

### DEL ARTE ARABE EN ESPAÑA

MANIFESTADO EN

## GRANADA, SEVILLA Y CÓRDOBA

POR

LOS TRES MONUMENTOS PRINCIPALES

# LA ALHAMBRA, EL ALCÁZAR

Y LA GRAN MEZQUITA

APUNTES ARQUEOLÓGICOS

POR

#### D. RAFAEL CONTRERAS

RESTAURADOR DE LA ALHAMBRA, INDIVÍDUO DE LA COMISION

DE MONUMENTOS, &., &.

ADÂES BERMUDES

GRANADA

IMP. DE D. INDALECIO VENTURA

1875

# ADVERTENCIA.

Benjaria de alle additionada de la compansa de la c

the product of the speciment of the second o

# ADVERTENCIA.

Despues de habernos ocupado durante veinte y siete años de restaurar los singulares arabescos de la Alhambra, de revelar inscripciones perdidas, y de restablecer el monumento que se hallaba casi hundido, al estado característico de su notable antigüedad, pensamos reasumir en un pequeño libro el fruto de nuestras investigaciones y descubrimientos, bajo forma mas artística que la que habian usado los que nos precedieron en descripciones de índole semejante.

Quisimos tambien acompañar á nuestro trabajo, las noticias históricas que sirven para embellecer siempre las artísticas lucubraciones; pero son tantas y en tan copioso número las que hay sacadas hoy, especialmente de los autores árabes, que para no hacer este libro demasiado largo y tal vez confuso, resolvimos publicarlas en tomo separado y á continuacion del descriptivo; habiendo usado en este tan solo aquello que podia dar á conocer mejor los monumentos y la mayor parte de los grabados, de los que hemos tenido el disgusto de ver algunos reproducidos sin nuestro consentimiento, en otras obras que se han impreso ó se imprimirán despues.

Puede ser que en algunos casos encuadernemos con esta edicion apéndices muy breves que traten de los monumentos cristianos y aun de otros mas antiguos, para que sirva de guia completo descriptivo; pero en este caso, conviene advertir que nuestro principal intento fué el de hacer la comparacion de las obras árabes, relativas al mas importante período de la dominacion agarena en esta parte de la Península y dejar el estudio de las obras cristianas y paganas, quizá aquí menos interesante, para ocasion mas competente.

Concluiremos haciendo una indicacion sobre la dificultad que ofrece ocuparse de objetos con apelativos árabes, y fijar á estos nombres la mas adecuada trascripcion al castellano; pues hemos hallado aun en autores de nota, tales divergencias ortográficas, que se hacia imposible en un mismo significado con distintas ó parecidas palabras, fijar el valor de las letras arábigas, cambiado segun la procedencia árabe, mudejar, ó extranjera de la traduccion; sin que la tradicional costumbre de nuestros cronistas y poetas pudiera darnos una clave segura, que ellos ciertamente no usaron en absoluto. Resultando de aquí que muchos nombres han sido escritos en dos ó mas formas, segun la procedencia de la cita y tiempo de su insercion; lo cual podremos ir remediando en nuevos estudios y ediciones sucesivas.

Este libro es propiedad del autor así como los planos que á él se acompañan.

# DEL ARTE ÁRABE

EN

#### ESPAÑA,

I.

Dijo Buckle (1), que la mas interesante crónica de las naciones cultas, la que no debe olvidarse jamás, es la historia del pueblo español. Con efecto, sábio y poderoso era ya este, cuando el resto del mundo se hallaba sumergido en las mas crueles guerras de la política y de la religion. Libre, y con instituciones representativas durante el revuelto período de las ambiciones feudales, en nuestra patria se han ensayado las leyes mas justicieras y democráticas, se han llevado á cabo las mas lejanas y venturosas conquistas, y se han adelantado pasmosos descubrimientos que no han podido borrar desastres espantosos, crímenes políticos y fatales preocupaciones.

Conserva nuestro suelo las raíces secas y quebrantadas de los múltiples trabajos de la humanidad en todos los tiempos y civilizaciones; y las diversas razas que lo poblaron, dejaron el sello de sus obras marcado en las cien generaciones que se han mezclado y comprimido en él durante treinta siglos, de tal modo distintas, que todavia existe en nuestras provincias por un lado el espíritu aventurero y nómada de los primeros colonizadores, por otro la altiva independencia de los ilustrados mercaderes griegos y africanos, y el dulce y

<sup>(1)</sup> Histoire de la Civillization Anglaise.

tranquilo genio de sus artes; en el interior pastores y honderos independientes que servian á los dos poderosos rivales; en el norte la rudeza indómita de los habitantes de los bosques celtíberos, helada con la brisa de sus angulosas montañas; y en todas partes la fiereza y la crueldad, la pasion y la tenacidad en las luchas, el heroismo y esa pasmosa debilidad que dió tan inmensa victoria á los descendientes de Agar sobre una federacion de costumbres y leyes, gobernada por el palo y el hierro de los procónsules y de los conquistadores bárbaros.

Así, pues, entre nosotros se han iniciado todas las civilizaciones hasta el límite de la gestacion y del nacimiento en que parece que una atmósfera asfixiante las ha secado y empobrecido, viniendo siempre en pos del primer albor de la paz y de la dicha, el huracan de la destruccion y del aniquilamiento. La tradicion presentada en torbellino de pasiones y de sufrimientos, no ha sido respetada ni ha podido trasmitirse como ancha base de las instituciones modernas para labrar nuestro porvenir, y hemos creido poder olvidar el carácter que imprimió en nosotros la historia de la reconquista

para plantear la regeneracion moderna.

Hegel nos ha asegurado á la vista de esas grandes trasformaciones que experimentan los pueblos, que la inteligencia. el carácter, la pasion y la cultura se han reflejado siempre en las obras que dejaron labradas con sus manos ú ordenadas por su entendimiento. ¿Adonde ir pues para estudiar la historia mas que á los eternos ó casi imperecederos frutos de las civilizaciones antiguas? El arte ideal que vino despues del clásico y del simbólico tan hermosamente representado en la Península, nos ofrece ese constante genio que animó todas las empresas españolas, aquí donde la religion ha sido veneranda, la ley inflexible, el espíritu intransigente, el culto irreflexivo, y donde se ha batallado durante ocho siglos sin mas tregua que la necesaria para vigilar con astucia el costado vulnerable del enemigo. Nunca se ha roto el hilo de esta tradicion caballeresca que nos ha dado un calificativo

propio en el resto del mundo; y sin interrumpirlo es como acaso podríamos desarrollar nuestra antigua grandeza, encadenando aquel constante modo de ser con los adelantos de las ciencias, con los intereses modernos y con ese espíritu de los pueblos que pasaron, Iberos, Godos y Árabes, que flota todavia en una atmósfera de huracanes y de convulsiones.

Y en esta tierra clásica del sentimiento donde todo parece que ya ha muerto dejando el suelo sembrado solo de preciosas ruinas que los hombres no se cuidaron de contemplar, se conserva todavia el odio de raza ó espíritu vengador que destruye las respetables obras de la antigüedad, y que á cada agitacion ocasionada por las teorías modernas que se proponen hacer la felicidad de los pueblos, derrumba y aniquila con el ardimiento y barbarie de la desgracia y de la impotencia, sin cuidarse ni sentir el destino social del arte en los tiempos venideros y en las realidades que se presagian.

#### II.

Conocemos el carácter de la civilizacion romana y los vestigios que ésta dejó en la Península ibérica. No es por tanto nuestro propósito hacer aquí un estudio comparativo de esas magníficas obras, cuyos detalles se pueden estudiar mejor en otras comarcas del mundo antiguo. Su influencia entre nosotros nunca fué absoluta; y las grandes construcciones que sintetizaban el período romano, mas bien habian degenerado en nuestro suelo por la influencia ibérica, que crecido bajo el amparo de una absoluta dominacion. Seria difícil demostrar el carácter de nuestro pueblo en los primeros siglos del cristianismo; y si no asimiláramos sus costumbres y sus leyes á las de los colonizadores griegos y romanos, una densa oscuridad lo haria impenetrable.

Por mas que miremos con sorpresa las artes romanas de la Península, nunca inspirarian el afan de estudiarlas abstravéndonos de la universalidad de las obras que levantó aquel poderoso pueblo. La raza invasora ahogaba con ellas el genio peculiar de los pueblos invadidos, y no podemos hallar durante ocho siglos testimonios bien caracterizados de la raza sometida. Fragmentos griegos de una degeneración marcadísima, instrumentos de labranza y armas que se diferencian poco de las que se ven hoy de cobre y hierro en la costa oriental de África; inscripciones interrumpidas ó piedras aisladas con signos que parecen de carácter céltico ó hebráico, grandes vias legionarias; pero ningun itinerario que conduzca desde estos caminos centrales á los muchos territorios que existian ignorados, por la incuria ó indiferencia de los procónsules. No habrá quien se atreva á sostener que merezca una apreciacion séria, al ocuparnos del genio peculiar de los Españoles en los antiguos tiempos, lo poco que conocemos de su civilizacion y de sus bellas artes. La decadencia fué manifiesta, y mas todavía cuando vino el influjo de aquellas inmigraciones á la Península de millares de familias que huyendo de Europa ante las irrupciones de Suevos, Vándalos y Alanos, invadian el territorio y se mezclaban casi totalmente con los primitivos habitantes: el arte degeneraba sensiblemente al caer en poder de errantes hordas que se cubrian el cuerpo de tejidos groseros y hacian sus habitaciones con las ramas de los árboles. Y si bien poco á poco tomaron de los Romanos el lujo y la cultura, fué para empequeñecerlo y amenguarlo, notándose cuanto sus groseras esculturas quitaban de belleza á los ornatos, privando al arte de esas esbeltas, sencillas y clásicas formas que con encanto poseen los monumentos labrados en Roma y Grecia ó en las colonias y municipios de allende el Pirineo.

Aunque citáramos los acueductos, puentes, circos, termas, vias, urnas, milliarios, estatuas, vasos y joyas que se hallan en nuestro suelo á cada paso, por mas que nuestro juicio sobre ellos importe mucho á su verdadera significacion política y social, la investigacion se dirigiria únicamente en el presente caso á buscar el fundamento de nuestra crítica: el

arte en España no fué el romano, ni el griego; uno y otro no fueron aquí mas que elementos de una civilizacion que transita y deja huellas en el granito, en los metales y en el mármol; otros tiempos y otras civilizaciones alcanzaron mayor éxito, sin llevar el signo cruel de la dominacion y de la decadencia, y ellos son los que merecen fijar la razon de la historia y la filosofía del arte.

Cayó el Imperio Romano y quedaron sus leyes y costumbres solo en las populosas ciudades que embellecieron: léjos de estas, y apartadas de las vias imperiales, otras costumbres y hasta otros cultos se alimentaban en silencio. Los visigodos se establecieron en sus palacios, en sus andrónitos y en sus peristilos. La religion sin fuerza moral, sin profundas convicciones, sostenida por misioneros que continuamente se contradecian, é impotente entonces como lazo social inquebrantable, no destruia completamente el ara de los sacrificios ni las estatuas de los dioses paganos. Fraccionados los cristianos por herejías profundísimas, era imposible una vigorosa propaganda, y sin convicciones, relajado el estado moral antiguo, el arte no podia hacer mas que expresar el influjo de tantas opiniones contradictorias como agitaban á la cristiandad en aquellos primeros siglos de trasformacion y de esperanzas.

Si Clodoveo, único Monarca que en el siglo V profesaba de lleno las creencias católicas, no hubiera sostenido contra los pueblos visigodos la primera guerra religiosa que contempló la España, tal vez habria sido mas difícil á los Mahometanos llevar á cabo su pasmosa conquista; pero ocupado desde aquella lucha en el establecimiento del catolicismo, como religion nueva, el pueblo gótico que venia sufriendo intolerables persecuciones á través de siglo y medio de dominacion, no opuso el valor heróico de convicciones arraigadas, y sucumbió, quizá de buen grado, por acogerse á la tolerancia de los nuevos señores. De tal época de duda y desconcierto, los monumentos de arte son raros y sin importancia, no expresan mas que la transicion tumultuosa, y

carecen por aquel efecto de carácter nacional verdadero.

La arquitectura latina creció con una mezcla bizarra de fragmentos antiguos, que no porque fueran ricos la dotaban de belleza y la elevaban entre nosotros al esplendor que alcanzó por otras partes. Hileras de columnas greco-romanas colocadas las unas sobre las otras; cornisas no coronando siempre los edificios sino ribeteándolos; los arcos sin archivoltas; los intercolumnios sin arquitraves y una multitud de chocarrerías bárbaras ornaban aquellas inmensas basílicas.

No es por tanto ese período de transicion para nuestro país el que nos pudiera dejar un arte, al que, desarrollado á mas ó menos altura, hubiéramos podido otorgar carta de naturaleza. La época goda con sus rotondas, sus baptisterios, sus enclaustrados, criptas, etc., no hizo nada en nuestro suelo que pudiéramos asimilarnos como arte nacional. Es preciso para esto venir al siglo VIII cuando desaparece la sociedad cristiana y huyen nuestros soldados ante el brillo de las cimitarras, porque la patria gobernada teocráticamente no tiene valor cívico que oponer á los invasores. No era el tiempo, y así lo comprenderian aquellos santos varones, de salir seguidos del coro y precedidos de los ciriales y mangas á las puertas de las poblaciones para pedir á los nuevos Hunos que se retiraran á sus bosques ó á las ardientes arenas de la Libia. Estos invasores tenian la conciencia de una predestinacion infalible, y no podian temer otra emboscada tan sangrienta como la sufrida por aquellos en las Galias.

De la tribu de Koreisch habia de caer sobre Europa tan formidable enemigo, que á su presencia huirian las tradiciones no extinguidas del paganismo, y los pueblos cristianos se estrecharian espantados para cerrarle el paso. Los poderosos descendientes del Profeta estaban llamados á abrir en nuestro suelo un surco que no pudieran borrar los trabajos de cien generaciones. Desde muy antiguo componian el pueblo árabe corsarios del desierto, que en carabanas hacian el riquísimo comercio desde los puertos donde descargaban los bajeles de la India á las ciudades interiores de Arabia,

Persia, la Judea, etc. Estos pueblos conocian perfectamente las costas y territorios del África septentrional: eran los comerciantes que llenaban los mercados romanos de las riquezas de Oriente, los que habian venido á Cartago y á las Baleares; no se extrañaban de la civilizacion occidental, y podian llegar hasta los Pirineos, conocedores por relatos de toda la extension de la Península: sabian que se explotaba en España la plata, el azogue, el plomo y cobre en abundancia, y que competian sus criaderos con las minas de Sofala. Antes de la invasion comerciaban en nuestras costas, nos traian porcelanas de la China y gomas de Malabar, llegó despues á tal punto su sed invasora y comercial, que hasta visitaron las Maldivas y las Molucas, y mas tarde se pusieron los primeros en camino, con los Portugueses, para hacer inmensos descubrimientos que cambiaron la faz y las esperanzas de Europa. No ha habido en el mundo raza que extendiera sus correrías en mas dilatados espacios, ni hubo religion que, como la de Mahoma, hiciera mas prosélitos en menos tiempo. Ellos se aposentaron tranquilamente en las tres partes del mundo entonces conocido. «¡Esclavos ó islamitas!» gritaban á los pueblos cuando llegaban á sus puertas. El antropomorfismo, la idolatría, el culto de los astros, el Budhismo, el Cristianismo, en fin, hubieran sucumbido si no se levanta el centro de la Europa para contener sus conquistas, que parecian interminables. Quizá el peligro comun salvó la cristiandad de una total ruina y echó los cimientos de esa unidad religiosa que parece indestructible en nuestra patria.

Conviene á nuestro propósito, para fijar bien el carácter de los invasores, demostrar cuanto la lengua de los Árabes influyó en el resultado de estas prodigiosas conquistas. Su idioma era considerado el mas puro de la Arabia, y el idioma del Koran se hizo patrimonio del universo civilizado. Dice á este propósito Herder: «que si los Germanos, vencedores de la Europa, hubiesen poseido un monumento tan clásico ó menos que el Koran, jamás hubiera podido el latin dominar su lengua.» Con efecto, solo la fé religiosa de los *Tabí*, cie-

gos conservadores de los preceptos de su maestro, libres de toda corrupcion del lenguaje, bastó para conservar una lengua que durante toda la Edad Media habia de ser depositaria de las ciencias y de la filosofía de la antigüedad. Está fuera de duda, por cuantos historiadores se han ocupado de nuestro país, que el período mas brillante é ilustrado para las ciencias, la literatura y la filosofía fué el del Califato, y aun despues el de los reinos que se formaron por toda la extension de la Península; la poblacion, mas numerosa que la actual y aun que la romana; sus edificios, mas abundantes y ricos; sus universidades, mas concurridas, y sus academias funcionando ocho siglos antes que se fundaran las que hoy existen. Sin las exageraciones del fanatismo, los Españoles se habrian aprovechado mas de aquella civilizacion y hoy dariamos al mundo un espectáculo bien distinto del que ofrecemos. En los pueblos donde la impiedad no podia destruirse, resto del furor arriano de los Visigodos, el Árabe enseñó la idea absoluta de un Dios, Creador, Regulador, Soberano árbitro de todas las cosas, y como emanaciones de inextinguible bondad, enseñó á las escuelas cristianas que se habian viciado por los errores de la herejía constantemente insubordinadora, la práctica diaria de la caridad, de la limpieza, de la temperancia, de la obediencia y de la oracion; destruyó la pasion al juego, á la idolatría y á la usura, porque, no hay que dudarlo, los cristianos de aquel tiempo no oponian á los Árabes costumbres honestas, ni amor al trabajo, ni limpieza, sino las impurezas de las costumbres romanas que sustentaba todavia la alta sociedad, y la grosería de las clases pobres, que se habia sostenido con la ignorancia ó la servidumbre. La raza que habia obrado aquel prodigio en las márgenes del Guadalete poseia una tranquilidad de alma inquebrantable, un convencimiento absoluto de la unidad y santidad de su doctrina: no podian oponer lo mismo las razas vencidas ó arrolladas. Sin la institucion de la poligamia y la prohibicion de discutir las cosas sagradas del Koran, no sé si la humanidad hubiera titubeado en aceptar leves y usos que

podian imprimir tan poderosa accion á millones de criaturas. Todavia, despues de mil años, la lengua de los Árabes, rica, dulce, sonora y flexible, sirve de alianza entre Oriente y Occidente; todavia, ante la humanitaria religion del Crucificado, se sostiene única y ostensiblemente cuna de muchas tradiciones. El Harem, que horrorizaba á las familias cristianas y llenaba de amargura á aquellas infelices esclavas arrancadas á los pueblos conquistados, fué, al par que una feliz inspiracion de Mahoma para contener á los creventes, un valladar intraspasable para el proselitismo. ¡Cuánto carácter imprimió á sus alcázares y á todos sus monumentos esta sola condicion de la vida social de los Mahometanos! Cuando vemos alzarse los esbeltos minaretes, y las doradas cúpulas, y los rojos ó pintados baluartes, y sentimos la inspiracion de ese pueblo fanático y noble, deploramos la abyeccion en que ha caido su inteligencia, y los futuros desastres que todavia amenazan á unas gentes que de tal modo fueron intérpretes de las mas sábias escuelas de la Grecia.

¿Seremos todavia incapaces de reconocer con gratitud lo que la antigua civilizacion española debió á esos huéspedes que sembraron su sangre y sus preocupaciones orientales en nuestro suelo...? El Español, tal cual es, ese tipo que se distingue hasta cierto límite de la familia europea, y con especialidad de las razas del Norte, representa hoy en decadencia aquella cultura; y ni las crueles persecuciones, ni la férrea unidad monárquica, ni las emigraciones, han podido destemplar el alma que se inflamó con el arte, la literatura y la poesía agarena.

No fueron los Kalifas los que por su proteccion hicieron del Árabe el pueblo mas poeta del universo: aun no habia nacido Mahoma, y ya cantaba sus peregrinaciones, las luchas de Okhad, su vida errante y sus querellas amorosas. Seria interminable la lista de sus poetas y escritores. Todos recitaban versos tan sencillos y tan originales, que se nota como una cosa muy significativa que, aun cuando conocieron la epopeya, el idilio, la oda de los Griegos, jamás aprendieron

ni imitaron inspiracion ni sentimiento alguno, sino que continuaron no menos entusiastas de su poesía y de sus canciones heróicas. El *Cuento*, género recitado que en pleno siglo XIX constituye el mejor deleite de la sociedad, que en Andalucía ha llegado á ser una parte de la conversacion, y el atavío y gracejo de cuanto se habla, el mismo que entretiene bajo sus tiendas á los Moros de Fez, ese constituye todavia el solaz mas dulce y agradable de las escenas españolas; y tan antigua es esta literatura de la raza árabe, que el Profeta, cuando principió á divulgar el Koran, temió que los cuentos de los mercaderes persas entonces en boga en todo el Yemen, y en los caminos de las caravanas, hiciesen olvidar al pueblo la lectura del Libro Santo.

Como la idea pura de la unidad de Dios es la base incontrastable de la religion mahometana, toda la filosofía está basada en sus contemplaciones, sus himnos, sus rezos y alabanzas. Pero al lado se levantaba el ancho pedestal de la doctrina aristotélica. Sectas ilustradas examinaron el célebre Organum que trasmitieron los filósofos alejandrinos, y Alfaraví, Ibn Taphail, Algazel, Avicennes fueron mas notables filósofos que los discípulos de Abelardo y que Amaury David v Maimonides. Además, que por ilustres que fueran las escuelas filosóficas establecidas en la Edad Media, los que impulsaron el movimiento á pesar de los estudios teológicos fueron esos sábios orientales que desde Granada, Córdoba y Sevilla derramaban nuevas ideas sobre la moral, la política, el alma, la física, la razon. Imposible parece que del suelo de Andalucía habia de partir la luz que se reflejaba sobre los Kathares, y que con tales maestros no quedara en nuestro país el menor vestigio de aquella filosofía racionalista...!

Avicebron, que vivió bajo el poder de los Abassidas, combatió la intolerancia de los Almohades escribiendo contra los atributos de Dios y su semejanza con la criatura. Trabajos que en el suelo español no volvieron á echar frutos, esterilizándose por el influjo bien explotado de la intolerancia mahometana.

La ley de la metafísica de los tiempos modernos, fué trazada ya por Mahoma y los pensadores Griegos: y entre los Cristianos traspirenáicos de la Edad Media, se realizó la union constante entre la escolástica y el misticismo, con lo cual habia de brotar el renacimiento, preludiando la aparicion de los grandes filósofos que han hecho florecer la inteligencia y los intereses materiales de Inglaterra, Francia y Alemania.

Pero lo que sobre toda esa suma de ciencia imprime á la civilizacion árabe española un formidable poder y constante progreso, envidiado por todos los pueblos de Europa, son las ciencias naturales, las matemáticas y la guímica. Bajo el reinado de Al-Mamonn midieron un grado del meridiano en el país y llanura de Sarvar, y ejecutaron para la astronomía cuantos instrumentos necesitaban, tablas celestes y planisferios, cartas geográficas y estadísticas mucho tiempo antes que los Cristianos se ocuparan de estos trabajos. La cronología, la navegacion, la arquitectura náutica están dotadas de tantos nombres árabes, que nadie borrará este sello indeleble de su influencia en los siglos venideros. Las tablas construidas en Samarcanda determinando épocas, fijando revoluciones celestes, y abreviando los cálculos, son otras tantas obras de su genio; y si bien en la anatomía, por una prohibicion expresa, no pudieron adelantar mucho, la medicina les debe casi todo el conocimiento de las plantas y la virtud de muchos agentes minerales que la química les habia revelado. Es, pues, muy lógico que el arte, en la acepcion que entre ellos tuvo esta palabra, se desarrollara á expensas de tales conocimientos exactos á tal punto, que las trazerías de almocarves no han sido hechas antes ni despues con tal perfeccion, exactitud y espontaneidad como se ven en los almizates y comarraxias de los edificios arábigos. En nuestros dias estas combinaciones de líneas que dejan descubiertos polígonos, rombos y figuras convergentes á centros comunes y simétricos, detienen la mano de los mejores dibujantes, y sin un estudio hecho á conciencia no es posible aplicarlos.

De Persia, de Egipto y Grecia trajeron los árabes sus bri-

llantes inspiraciones en el arte de construir, y España fué el país privilegiado, y por excelencia el que desarrolló ese explendente tipo del género que habia de producir los maravillosos resultados que vemos con admiracion y orgullo.

#### III.

Se ha preguntado muchas veces qué habria sucedido en el mundo, si los Vándalos y los Alanos no hubieran sido arrojados de la península dando orígen al mas grande reino de piratas conocido. Seguramente los Árabes no habrian llegado á nuestro territorio si Genserico hubiese establecido un reino entre la Libia y la Mauritania, ó si este Leon de Numidia, despues de saquear á Roma, hubiese llevado sus despojos á África, y vuelto á invadir la España. La cúpula de oro del Vaticano que arrebató, habria servido para levantar de nuevo en nuestra patria un gran templo al paganismo. Jamás un imperio pudo hacerse mas grande y perecer en ocho generaciones de reyes, cuya mitad murieron asesinados.

Antes de Mahoma, se ha dicho, los Árabes apenas tenian arte que representara sus adelantos, y esta peregrina idea se ha venido sosteniendo por los que á toda costa querian probar el indomable barbarismo de aquellas tribus errantes. Sabido es que los desiertos que se hallan entre el Mar Rojo y el Eufrates, á juzgar por el relato del Profeta, eran como son hoy llanuras ligeramente interrumpidas por valles muy poco cultivados, y esto mismo acredita que la Arabia en aquel tiempo no se parecia á esos desabrigados mares de arena que hay en el continente africano, sino que el país sufria el abandono propio de la raza viajera que lo poblaba, la cual apenas se ocupaba de sembrar los campos ni aprovechar los escasos manantiales de sus montañas. Pero, ¿cómo no habian de tener arte, á lo menos simbólico, unos pueblos que visitaban la India, entonces mas floreciente que ahora,

los antiguos imperios, Babilonia, el Egipto, la Judea, y que frecuentaron todas las colonias griegas y romanas? Su país era la escala del Oriente: en él refrescaban los comerciantes sus alimentos y se proveian para continuar las expediciones; en él dejaban sus mujeres y sus hijos; ¿cómo, pues, en ese suelo no se levantaron los edificios propios de su vida y de sus creencias? Los que sostienen el estado bárbaro de la raza árabe antes de Mahoma, preguntan: ¿dónde están los monumentos ó sus ruinas? No existen hoy despues de las sangrientas vicisitudes porque ha pasado aquel país; pero no es menos cierto que se hallan vestigios romanos, griegos y persas, y que el Egipto reflejó allí su civilizacion primitiva; pues si aquel inmenso caravanscrail hospedó los mensajeros del antiguo mundo, si en su suelo descansaban tropas numerosas de negociantes y de soldados, ¿cómo no creer ciegamente que el arte pagano en su primera manifestacion, el que concedió tal grandeza á los antiguos Medos y Asirios, y luego vino á modificarse en la culta Grecia, no fuera el orígen de la civilizacion que tuvieron los primitivos Árabes? La Kaaba habia sido ya construida en tiempo de Mahoma, los Hebreos habian hecho sus templos muchos siglos antes y eran sus vecinos; el cristianismo se apoderaba de los monumentos romanos, y el estilo bizantino dominaba en toda esa region oriental. Cuando se trató de reconstruir la Kaaba, los arquitectos que lo verificaron eran el uno griego y el otro copto, y por demás se sabe que en aquellos tiempos los artistas no eran tan cosmopolitas como en los presentes. El gusto bizantino que se extendió á la Siria y al Asia Menor, solo sirvió para abrigar en el fondo de sus mejores obras el culto de la nueva religion. Mezquitas levantadas en la primera época tienen todas las formas de la arquitectura griega y egipcia. y recientes trabajos hechos en la alta India y en los pequeños Estados confines con la Persia, han principiado á darnos una luz muy remota sobre algunas formas del arte, que reveló los primeros albores de lo que es tan profundamente original en el árabe: esto es, las múltiples bóvedas de la Alhambra y el

arco excéntrico y apuntado que parece se inició antes en las construcciones ordinarias de aquellos tiempos, las cuales se remontan á 1000 años antes de la fundacion del Islamismo.

Ebn-Jhaldoun dijo que artistas y hasta trabajadores en piedra y madera se pidieron á Constantinopla para construir mezquitas. El Kalifa Walid, Abd-el-Malek, para levantar una mezquita en Medina, otra en Jerusalen y otra en Damasco, pidió al Emperador Justiniano 200 obreros y albañiles; y una de las condiciones de paz entre el Kalifa y el mismo Emperador, fué que éste le entregaria azulejos, pavimentos de esmalte, tejas en cierta cantidad, para la decoracion de la gran mezquita de Damasco. Lo que se vé claramente es con cuantos retazos de antiguas obras, y con qué diverso espíritu se levantaban los primeros monumentos, y por qué existe tan profunda diferencia entre los que se edificaron en los primeros años de la Egira, los que se hicieron en Kairo mucho tiempo despues, y los que se alzaron en España en distintas épocas.

Bajo las dinastías de los Arsacidas y Sassanidas, obró prodigios el arte persa que contemplaron los Árabes; y en la ciudad de Madain, conquistada por ellos, hallaron tal arsenal de ornamentos, que fueron deslumbrados; y tal abundancia y prolijidad de detalles, que dicen habia edificios bordados como encajes, y cúpulas que se elevaban hasta las nubes en múltiples combinaciones. No se demuestran bien las formas de los arcos apuntados; pero aquellas relaciones fantásticas nos indican que unas líneas no conocidas los debieron sorprender, en particular las de los patios, que tenian grandes y dilatadas galerías de arcos, bajo las cuales cabian ejércitos enteros, cobijadas por menudos cupulines. Tak-Kesra presenta una construccion de arcos ojivales (1) que, si no tan aperaltados como los de las catedrales góticas, tienen la curva primordial de su antiguo orígen. Tak-Kesra se sabe que era

<sup>(1)</sup> Ruinas de Tak-Bostan.

el palacio de Cosroes en las ruinas de Clesiphon, y como los de Firouzabab, se construyó en los primeros siglos del Cristianismo. La forma ovóide de estos arcos se insinuaba ya lo bastante para que naciera de ella el arco roto, apuntado y de herradura, y puede conjeturarse su procedencia cuando comienza á verse con signos característicos en las mezquitas de Egipto y Túnez. Un número notable de edificios mahometanos de la primera época se ve tambien coronado de almenas á manera de dientes, de las cuales no se hallan vestigios por otra parte, pero que si nos remontamos al tiempo de Sapor (1) y á las construcciones bramínicas, se hallará el orígen de esas cresterías que aprovechó el gótico con tanto lujo.



Siguiendo en el estudio comparativo de los diversos modos que presenta el arte árabe, para deducir el orígen y formacion de sus modificaciones antes que se manifestara en España con la riqueza que descuella en los siglos XIII y siguientes, hallamos que los mas antiguos edificios están construidos con materiales arrancados de los palacios y templos que dejó el arte persa, griego y latino, sin olvidarse de las famosas construcciones cartaginesas que respetaron los Vándalos; como las columnas de Córdoba, del alcázar y mezquita de Fez, y los capiteles degenerados del Corintio con hojas y volutas, pero dando un alto relieve á las mas finas venas de sus acan-

<sup>(1)</sup> Dibujos de la Biblioteca Real de Paris.

tos; los ladrillos rojos y blancos tapizando las fachadas y cortando las dovelas de los arcos de herradura, y la multitud de hóvedas y cúpulas cuya magnitud y esheltez va disminuyendo á medida que nos acercamos á Marruecos y pasamos á España, en donde se construyeron muy pocas.

Aunque autores tan ilustrados como Batissier (1) sostienen que los Árabes ligaban los adornos con hojas y flores, lo mismo en los últimos tiempos que en los primeros, no hemos hallado en las obras posteriores al siglo XII ese género de mescolanza en las rigorosas y clásicas trazerías; antes bien, siempre hemos visto que el purismo tan decantado de esa ornamentacion estriba exclusivamente en las combinaciones geométricas á que se presta la línea. En los tapices persas é indianos sí hemos visto el abigarramiento que produce la hoja, la flor, el grutezco enlazándose á las trazerías, por mas que estas se vean matizadas de los mas brillantes colores.

De los mosáicos, azulejos ó piezas de barro esmaltadas con que cubrían los basamentos y anditos, vemos claramente la procedencia simultánea en todo el Oriente y trasmitida de los antiguos Persas, Medos, Asirios é Indianos, como lo demuestran los hermosos fragmentos hallados por Flandin bajo las ruinas de Nínive. Las inscripciones, por último, fueron los ornatos mas usados despues del siglo IX; con ellas dieron una extraña originalidad á sus obras de toda clase, y las hemos visto grabadas en los trajes, en los muebles, en las arracadas ó joyas, además de esas fantásticas leyendas escritas en la cabecera de las sepulturas, de las que hay muchos ejemplos en España y Africa.

Un género de ornamentacion peculiar á los monumentos árabes de Granada, donde se desarrolló de un modo pasmoso é imprimió á la arquitectura un carácter mas noble y elevado fué la bóveda que hemos dado en llamar estalactítica; ¿de dónde trae su orígen? En ninguna parte son tan complicadas y múltiples como aquí: no hay comparacion

<sup>(1)</sup> Histoire de l'Art monumentel.

entre éstas y las que se insinúan débilmente en el Cairo y en la Persia musulmana. Sin duda que han venido á través de la emigracion perfeccionándose, y que pudieron empezar por nichos con bóvedas cruzadas y por pequeñas gotas ahuecadas para entretener las líneas monótonas de las cornisas hasta constituir uno de los encantos del arte ismaelita.

#### IV.

Tiempo es ya de que nos fijemos en España y remontemos á los años 710 y siguientes, en que Muza conquistó desde Tarifa hasta Barcelona y aposentó sus taifas en las iglesias latinas, en los palacios de los Obispos y en los recintos murados que habíamos heredado de la dominacion romana y gótica. Zaragoza vió levantarse la primera mezquita de importancia, ó por lo menos, ostentó un monumento oriental antes que se alzaran las de Córdoba, Calatayud, Sevilla, Toledo, Valencia, y aumentando en poblacion, construyeron castillos y murallas flanqueadas de torres, restauraron el magnífico puente de Córdoba y se cubrió de fuertes el litoral, extendiéndose por todo el territorio las atalayas, que fueron en su orígen el primer adelanto hácia las comunicaciones telegráficas. Tan ardientes propagadores de la nueva ley respetaron el culto de los cristianos y de la multitud de sectas que se alimentaban de las disputas sinodiales y del poderío sistemático de la Iglesia de Oriente. Los cristianos pudieron en suma profesar su culto, pero no propagarlo; y sabido es que muchos mártires inscritos en el calendario español, no habrian alcanzado la suerte de tales si se hubieran reducido á profesar el culto cristiano, absteniéndose de ir á las puertas de las mezquitas para predicar la falsedad de las creencias mahometanas (1). Prohibida la propaganda, se im-

<sup>(1)</sup> Hemos citado y podriamos citar innumerables ejemplos de esta propaganda entoncesinútil.

posibilitó la ereccion de nuevos templos cristanos, de oratorios y el esculpir imágenes, con lo cual el arte latino, que tan débilmente se habia sostenido en la Península, quedó estacionado, y á poco se perdieron de la memoria la construccion, el ornato y las aplicaciones á las demás artes de la

platería, ebanistería y bordado.

Mientras que la raza gótica habia vivido en la religion y para la religion, devorándose en cuestiones puramente teocráticas, olvidada de los intereses materiales de los pueblos, y aun pudiéramos añadir de los intereses morales, los nuevos señores del territorio, al par que eran mas profundos creventes, no descuidaron todo aquello que podia moralizar al pueblo. Contra lo que se ha creido, juzgando lo que hoy son las poblaciones mahometanas, se fijaron reglamentos de policía para calles y plazas, se establecieron fuentes públicas y baños para los pobres, y lo que es mas notable, Yusuf-el-Fehri hizo restablecer con grandes dispendios los caminos militares de Córdoba, Toledo, Lisboa, Mérida, Tarragona, etc., restaurando los puentes que se ven todavia, y abriendo vías de comunicacion que han venido sirviendo durante muchos siglos. No aprovechó á los Visigodos tanto la grandeza de Roma como á los Árabes. Ninguno de sus monumentos de utilidad pública fué demolido. Si los descendientes de Tarik, victoriosos, hubieran en el primer siglo obedecido al Emir y constituido un solo Imperio, al amparo de las obras antiguas, no habrian perdido cien años antes de que los príncipes musulmanes se reunieran para constituirse en poder único y absoluto bajo el cetro del último de los Omniades. Mas de cualquier modo, desde aquella época principia una civilizacion que agita nuestra inteligencia durante diez siglos, y que borra las huellas de la cultura latina.

El pueblo dominado, viendo por una parte el esplendor del culto cristiano reducido á edificios de madera y ladrillo, tierra y escasa piedra, levantados bajo la influencia románica, y por otro el lujo con que se hacian alcázares y mezquitas, alzando minaretes cuyo imponente aspecto los embe-

lesaba, aceptó el nuevo arte oriental con todos sus originales atavios. Los Mozárabes, pues, principiaron su obra, y de tal medo cundió entre los cristianos el gusto de la imitacion, que lo vemos penetrar en Francia y llegar á Italia en los primeros años del siglo XI (1), hasta identificarse de tal modo con los dominadores, que sus costumbres, su escritura, sus vestidos eran iguales, y vivian en las mismas casas, con sus patios y alhamies, baños y divanes, como si no hubiera diferencia en el orígen de ambas civilizaciones. El carácter nacional principió á ser uno, y si no hubiera venido el desmembramiento de aquel poderoso Califato por exceso mismo de riqueza y de bienestar, la condicion de los pueblos mozárabe, mahometano y judío, habria sido preferible á la de los primeros reinos cristianos que se levantaron para la reconquista. Durante, á lo menos, tres siglos, puede decirse que se borraron todas las tradiciones excepto en el pequeño rincon de Astúrias y en las costas cantábricas.

Fundáronse desde 786, tantos castillos, baños y oratorios, tantas escuelas y hospitales, que en ningun país del mundo vióse desarrollo tan grande en menos tiempo. El hospicio fué entonces una institucion piadosa y necesaria, pues los primeros siglos no dieron verdadera organizacion pública á estas casas de socorro para los desvalidos. En ellas entraban sin distincion los mozárabes y mahometanos; y no fué solo en Córdoba, sino tambien en Sevilla, Granada, Valencia, etc., donde se crearon estos establecimientos. El Museo Arqueológico de Madrid ha recogido un frontispicio de dibujo calado que debia hallarse sobre la puerta del hospital de Zaragoza, y nos interesa su estudio porque revela el género del siglo IX, con la particularidad de que representa dos trazas distintas y superpuestas una á otra diagonalmente, de manera que por los huecos ó vacíos del adorno que está encima se ve el que pasa por debajo. Las fábricas de moneda eran numerosas, y tal

<sup>(1)</sup> En muchas iglesias de aquel tiempo se ven inscripciones árabes y lacerias.

fué la abundancia de metales acuñados, que hasta el reinado de Alfonso VIII no se usaban mas que los diralnos. fabricados en la metrópoli y principales Waliatos. No se hacia por aquel tiempo moneda mas perfecta, siendo deplorable que no pudieran grabar en ella mas que signos é inscrinciones de muy poco interés artístico. En Córdoba llegaron á estudiarse el arte y las ciencias con tal celo, que habia catedráticos y académicos protegidos por los Emires. Nada mas admirable que el reinado de Abd-el-Rhaman II: la mas adelantada civilizacion moderna en el terreno del progreso material, de las obras públicas, de la paz, de la proteccion, puede apenas comparársele: en 844 mandó aquel sábio Emir que en sus dominios no hubiese hombre que por falta de ocupacion quedase sin recursos. Una cuarta parte de las rentas públicas se dedicó á dar trabajo á los obreros, y los alarifes se ocuparon todos en proyectar y edificar cuanto pudiera ejecutarse por lujo ó por necesidad (1). No de otro modo se concibe que el país entero, despues de mil años, esté sembrado materialmente de cimientos, bóvedas y torreones en número tanto, como no hemos visto de la famosa Edad Media en parte alguna. En este tiempo se construyó el encantado palacio de Ruzafah, donde habia fuentes esculpidas en jaspes, con figuras de animales y cisnes de plata; y entonces, á pesar de las prohibiciones alcoránicas, se hicieron imitaciones de objetos naturales no inferiores á los del arteromano v gótico de la decadencia. En las madrasas se sostenia, recibiendo una sólida educacion, cierto número de alumnos pobres, y además la escuela de la casa del Emir ocupaba 500 huérfanos instruyèndose á sus expensas. Léjos de Roma no se vió nunca tanto lujo en las poblaciones como entre los árabes de España. Las calles pavimentadas de grandes piedras, jardines que refrescaban el aire en las plazas públicas, y lo mas notable todavia, paseos margenados de árboles que con-

<sup>(1)</sup> Hist. d' Espagne; Romey, 472.

ducian á los principales alcázares (1), y en donde, segun los poetas de aquellos tiempos, «el pueblo se regocijaba.» Los *mihrabs* de Segovia, Zaragoza, Ávila y Sevilla eran mas esbeltos y elevados que los campanarios de nuestras iglesias; y si en estas obras se prodigaban tantos tesoros, ¿no puede sostenerse con el testimonio de los contemporáneos que las ciencias é industrias reproductivas daban en aquellos tiempos mas medios de vivir y aumentar la poblacion que los que cuenta la España del siglo XIX?

Los Castellanos y Aragoneses, en los últimos siglos, por mas esfuerzos que hicieron, no habian conseguido cultivar las artes como lo alcanzaron sus enemigos. De tal manera en la mitad de España, hácia el norte, se habia abandonado el espíritu trabajador, que los artistas andaluces fueron llamados muchas veces á construir iglesias bajo el plan de las basílicas antiguas y se observa en la mayor parte de los monumentos cristianos de los siglos X al XIV una mezcla agradable de árabe y gótico, bizantino árabe y renacimiento, gótico y árabe, con el sello indeleble del genio oriental campeando en todos sus trazados y composiciones.

<sup>(1)</sup> Asi resulta de copias de manuscritos del archivo de la Alhambra.



### CARACTERES COMPARABLES

DE

# DIVERSOS MONUMENTOS.

I.

Si la literatura histórica quiere explicarse la época señalada á cada una de las grandes revoluciones que fraccionaron la unidad mahometana por el influjo de la fuerza de los eiércitos, ó de las ideas disolventes que nacian en las ciudades conquistadas, espacio dilatado hallará en el inconcebible número de crónicas y de poemas que se consagraron á relatar las hazañas de los caudillos, las bellezas de sus obras y las querellas de sus esclavas. Nosotros nos hemos trazado otro camino mas ajustado á la realidad y á el análisis, juzgando, no por cuentos de Las Mil y Una noches, que han podido repetirse en Medina-al-Zahra, como en Generalife ó en las Huertas de Said, sino por los vestigios del arte, de la industria y de la agricultura, cuyos trabajos, insuficientes todavia, se hallan libres de las preocupaciones y escrúpulos que interpusieron ciertos escritores en el tiempo de nuestra decadencia.

El período árabe en España, aunque poco alejado, reviste siempre la forma fantástica y por eso nos explicamos cuanto la poesía ha oscurecido la concepcion de muchas obras que, sin sacarlas del análisis práctico y del estudio estético, ocupaban un lugar preeminente. Véanse, si nó, las descripciones fabulosas de los antiguos alcázares de Córdoba, cuyos vestigios son sin duda menos delicados que los que hay todavia patentes en Sevilla y Granada: la taza de pórfido llena de azogue ó de plata viva, como lo llamaban los Árabes; las alfombras tejidas de oro y sedas con dibujos de flores y animales, que parecian verdaderos; las perlas regaladas por el Kalifa de Bagdad que habia embutidas en los artesonados del palacio; las figuras humanas traidas por el griego Almad, que se colocaron sobre la fuente cincelada en Siria; los arcos de marfil y ébano ornados de esmeraldas y columnas de cristal de roca, y las puertas de cobre y oro, creaciones fantásticas; pero que no expresan menos el lujo y explendor de la época, la influencia avasalladora que tuvo sobre los Cristianos, y el respeto é interés que produjeron entre los escritores cuando creian que hablaban de su propia y genuina civilizacion. Siempre oiremos esos cuentos con orgullo, como los ecos de la historia de la patria, como los acordes que vibran en el corazon cuando nos sentamos á oir las glorias de los tiempos antiguos contadas por nuestros abuelos.

Cuando se contempla la catedral de Córdoba y la Alhambra de Granada muchos se inclinan á creer aquellas maravillas; pero ¿acaso es preciso que haya perlas en los techos, oro en las alfombras y plata en las fuentes para que distingamos lo que existe de misterioso, de tranquilo, de dulce, en la capilla del Kalifa de la Djama de Córdoba, en la sala de Embajadores de Sevilla y en el patio de los Leones de la Alhambra? El arte no consiste en la materia. Hoy sin brillo, y sin colores los edificios ¿tienen menos belleza artística que los supuestos por las descripciones de los poemas que bordan sus murallas? No necesitamos de la fantasía oriental para dar la importancia que se merece á estas obras incomparables.

El arte se desarrolló en España de una manera singular y adquirió formas y significado propio. Ya en el siglo XI los artistas estudiaban el dibujo geométrico y las matemáticas en las escuelas de Córdoba, Sevilla, Toledo y Zaragoza

tomando la práctica necesaria de la construccion, al lado de sus maestros. Estos habian introducido en el antiguo estilo bizantino reminiscencias góticas y latinas que trasformaron el gusto verdaderamente musulman hasta tal punto, que nunca se habian visto antes los tímpanos calados en formas romboidales, principal ornamento de estas obras. Ni los Almohades ni Almoravides introdujeron nuevos elementos de la Mauritania para adelantar las artes, superiores á los que va se habian desarrollado en la Península. Los Árabes poseian un carácter original y tradiciones puras de la antigua patria; con ellas habian invadido medio mundo y llegado á nuestras costas; nuevas impresiones modificaron su bello ideal artístico, y ante ellas, sin abandonar el recuerdo de aquella tradicion, hicieron las obras que engalanaron sus escritores ó poetas. Probado está por Ebn-Said (1) que las provincias andaluzas reunidas entonces al imperio de Mahgreh enviaban toda clase de artistas á Yusuf v á Yacob-el-Mausur para construir edificios en Fez, Rabat y Mansuriah, y añadia aquel historiador: «Es bien notorio que esta prosperidad y esplendor de Marruecos se ha trasportado á Túnez, donde el Sultan construve palacios, planta jardines y viñas á la manera de los Andaluces. Los alarifes eran nacidos en estas tierras, lo mismo que los albañiles, carpinteres, azulejeros, pintores y almadraveros (2). Los planos fueron copiados de los palacios andaluces, etc., etc., De donde se deduce que no existió nunca la influencia morisca y que el arte vivió en España y se desarrolló poderosamente con un gusto peculiar rico y sin semejante por la delicadeza del arabesco.

Es irrecusable el testimonio de autores contemporáncos para demostrar que el estilo denominado morisco por los artistas del renacimiento, no lo fué nunca y menos en los últimos tiempos de la dominacion agarena, y que esos detalles que admiramos por su riqueza y florecimiento, las bó-

(2) Los que recortaban ladrillos para hacer labores.

<sup>(1)</sup> Escritor del siglo XIII nacido en Granada y muerto en Túnez.

vedas y hornacinas de colgantes, los festones de los arcos, las *comarraxias* y *alicates*, fueron obras españolas mas finas y delicadas que las del Oriente. El gérmen nacido en la Arabia fué trasplantado felizmente al suelo de España, en el cual desplegó esa hermosa flor cuyo perfume se aspira durante setecientos años.



El primer ejemplo permanente de aquel desarrollo está en la mezquita de Córdoba, la cual revela á primera vista la mágica y fatalista inspiracion que le dió la existencia. Su planta es casi la reproduccion de los templos hebreos que copiaron los ismaelitas: interminables galerías paralelas comunicadas por arcos superpuestos y cubiertos de oscuros artesonados, donde brillaban algunas estrellas por el reflejo del luciente pavimento que recibia la luz y claridad de sus repetidas puertas; un bosque de columnas que á duras penas parece que sostienen los robustos pilares y múltiples bóvedas cuyo pavoroso conjunto exalta la mente del mahometano y entristece hoy las ceremonias solemnes de la religion cristiana: es el arte antiguo que goza del espíritu de las Catacumbas; pero que se forma en el desierto donde perdia en esbeltez lo que ganaba en su base ó extension, y que debia

albergar á la numerosa caravana que esperaba refrescarse en sus fuentes artificiales y estangues labrados en los patios sombreados por las palmeras, los naranjos y limoneros. No recordemos el arte cristiano en San Pedro de Roma ni en Strasburgo, etc., para hacer insensatas comparaciones, porque en este caso la Djama hablaria la elocuencia de la perfeccion simbólica. Estudiemos los primeros pasos de un arte que se anuncia en nuestro país por tales concepciones y que inspira horas de recogimiento á los mas escépticos ó descreidos: ataviemos la gran mezquita con los ornamentos de brillantes colores y oro; hagamos arder sus 113 lámparas con 20.000 luces: llenémosla de creventes vestidos de los mas pintorescos trajes, que con profundo órden murmuran su rezo melancólico y repetido, y llenad todavia las naves de los patios de una multitud silenciosa; veremos si esa hermosa mezquita del siglo VIII tendria muchas rivales y si aun hoy no nos trasporta á los grandes acontecimientos de nuestra antigua civilizacion muslímica.



Arca árabe del siglo IX.

En Córdoba tenemos frente á frente las obras de dos grandes pueblos, árabe y romano. Es fácil comparar. Aunque para distinto objeto, el puente, sus torres, las murallas, los vestíbulos, ¿son acaso mas imponentes que las líneas derechas y flanqueadas de cubos coronados de almenas, las puertas, los reductos, el mih-rah, etc., todas las que quedan del arte árabe? ¿No están los despojos romanos sirviendo en la mezquita para sostener los almizates y artesonados? Los pilares, mitad romanos, con sus capiteles corintios y su de-

cadencia manifiesta, ¿no están denunciando otra civilizacion mas clásica y mas respetable que se pone aquí en parangon de la muslímica? Mejor labrados se hallan los capiteles imitaciones de los greco-romanos, hechos con el cincel de los árabes. Quiza éstos cuando hicieron su obra le habrian dado tanta corpulencia como á las de Cairo, Damasco y Kufa si no se hubieran propuesto aprovechar las columnas romanas; pero la influencia de estos materiales se hace sentir demasiado en la construccion para que la pasemos desapercibida á la vista del mas antiguo de sus monumentos.

#### 11.

Cuando suspendemos nuestra mente contemplando esa magnifica Diama que despierta recuerdos desconsoladores, porque queremos vivir la vida de todos los pueblos que nos han dejado tan elocuentes testimonios del ingenio humano, vagan siempre al rededor recuerdos de iguales obras levantadas en lejanos países, sin que el tiempo, ni la distancia, sean un obstáculo insuperable al estudio de comparacion que en estos momentos nos preocupa. Cuando se visita la Alhambra, las ideas históricas permanecen encerradas en un estrecho recinto, sobre el que se alzan alcázares, donde las escenas del harem, de las pasiones, de los tormentos y de las envidias se habian asociado para producir un poema simpático á las almas sensibles y á los corazones apasionados; mas cuando llegamos por primera vez á distinguir aquellos lienzos interminables de murallas que apenas se pueden limitar entre el monótono colorido de la campiña de Córdoba y las inflexibles líneas horizontales de las llanuras que atraviesa el Guadalquivir, la imaginacion no está solo en España, sino que visita con pasmosa seduccion las mas lejanas tierras donde hay mezquitas almenadas como castillos, sepulcros cubiertos de alicatadas techumbres v palacios festonados con franjas

rojas y azules en medio de poblaciones desiertas, silenciosas, y entre casas á manera de tumbas.



En Enna, Siracusa, Taormina tenemos ejemplos. Invadida la Sicilia al fin del siglo IX por los normandos, el espíritu de destruccion acabó muy pronto con los escasos monumentos que allí se guardaban: pero en contacto con el Oriente los habitantes de la isla participaban del espíritu griego que Belisario les habia traido, menospreciando lo poco que dejaron las pasajeras dominaciones de los Godos. El arte, pues, revestia completamente líneas armoniosas y sentidas, orna-

mentadas por la profusa combinacion de los grifos y acantos que le prestó el romano llevado de las colonias cartaginesas; y despues que el primer Conde de Sicilia, hijo de Tancredo, arrojó á Griegos y Árabes y se aprovechó de los alcázares construidos por estos últimos, alojándose especialmente en el palacio de Ziza, fué tal el extremo de raras modificaciones, de mezclas extravagantes en la ornamentacion, de caprichosas abstracciones y fantásticas ideas que produjo el copioso arsenal de objetos artísticos que allí habia, que bien pudiéramos entrar en interminable discusion comparando tan interesantes fragmentos á los que casi con idéntico orígen se nos presentan en Córdoba y Toledo. En Sicilia los normandos restauraron y desfiguraron aquellos edificios, y en España se dejó ver no pocas veces la impresion de molduras góticas sobre paramentos arábigos, y el arte ojival alterando las curvas originales de los arcos de herradura. Ambos ejemplos, muy semejantes en su desarrollo y que han alterado profundamente el carácter de las construcciones orientales, han dado lugar á que arqueólogos franceses y alemanes, á despecho de la verdad histórica, no hayan concedido al palacio de Ziza ni á las viejas mezquitas de Cairo la originalidad de los arcos quebrados, cuya forma se insinúa suficientemente en algunos pequeños ajimeces que á manera de claraboyas se hallaban en Italia y aun se ven indicadas entre las reparaciones del exterior de la Catedral de Córdoba.

No tenemos, pues, la menor duda de que este primer período, siglos VIII y IX, que levantó las construcciones cuyos restos vemos en Toledo, Córdoba, Sevilla, etc., en Palermo y en toda Sicilia bajo el Emirato de Hassan y Aboul Kasem, en el estrecho palacio de la Cuba, en las mezquitas de Tulum, en Cefala y en los alcázares sasanidas, es semejante en todas partes y lugares, razonado y aplicado en la misma forma y estilo, con ligerísimas variantes, demostrando que en el arte árabe español de los siglos VIII al XII no habia modificaciones profundas sino accidentales, y que es necesario buscar el desarrollo y propia inspiracion del arte árabe

en España en los últimos siglos de la dominacion sarracena. ¿Qué es, pues, el exterior de la gran mezquita de Córdoba, sino una mole interrumpida por macizos, tambien en cubos cuadrados, ni mas ni menos que como las murallas y baluartes de todo el Oriente, coronados de cresterías tan simétricas como horizontales y prolongadas? Pues no otra cosa es el aspecto tambien de los castillos considerados normandos y de fundacion árabe, cuvas fachadas están aparejadas de arcos simulados sobre ventanas caladas de diversos tamaños, labores entresacadas con ladrillos vidriados, y coronamientos de anchos frisos con caracteres karmáticos. En todos, la antigüedad del imperio griego sin género alguno de duda, primer período de un arte que arraiga en diversas regiones y se acomoda á todos los temperamentos; que sufre oscilaciones, hasta ofrecer en un mismo edificio la bóveda ojival, los arcos adovelados, los nichos cerrados por una concha, y otros detalles, que no podemos citar aquí sin ejemplos prácticos. Esos resaltos de piedras especulares, que se ven en los apilastrados v en las planchas de algunas puertas, v que se asemejan á los casetones de los monumentos judíos, revelan algo del original hebráico, un tanto de ese prurito de cubrir de talcos y piedras rojas, azules y verdes que vemos en aquellas épocas de lujo desatentado, en las que preferian el brillo deslumbrador de los vidrios y cornerinas, al agradable y simpático ornamento de flores, hojas y frutas que reviste el arte en las épocas florecientes. En el muro occidental del cláustro de la Catedral de Tarragona, hay un fragmento caracterizado del bizantino mas puro donde se distingue cuanto se acerca al romano y griego, y cuanto se aleja del estilo persa: es del año 960, y llamamos la atencion sobre su forma y ornato, porque es el ejemplar de mas refinamiento, y del que si no fuera por la inscripcion cúfica que contiene, dudaríamos su autenticidad; porque mientras las hojas bárbaras de los adornos de las portadas en Córdoba, indican el espíritu y la inspiracion cartaginesa, las de esta ventana parece que no han conocido otro orígen que el arte greco-romano.

En Córdoba hay unidad de composicion, grandeza, recuerdos del poderío islamítico de España, esplendor de los Kaljfas y profunda fe, supuesto que levantaron un templo que desafiaba las magnificencias paganas; pero habian de realizarse despues tales adelantos y tal florecimiento del arte, sin perder aquella grandeza, que la gran mezquita de Occidente llegaria á olvidarse ante las bellezas de la Alhambra. El progreso civilizador de cien Waliatos independientes, el trato caballeresco con los pueblos enemigos, el cultivo de la poesia. la traduccion de las obras filosóficas alejandrinas, el uso de las púrpuras del imperio desgarrado por esta raza invasora, ¿no fueron bastante para que cambiara el sentimiento artístico, se civilizara en suma, para producir los claustros. artesones y minaretes que dieron fama á las construcciones del siglo XII al XV? Veamos los signos de la trasformacion práctica: ¿son mas escultóricos los plastones de hojas picadas y las espirales erizadas de puntas que adornan las enjutas de los arcos en las puertas exteriores de la Catedral de Córdoba, que los enlazados de cintas y letras en forma de florones geométricos, producto caleidescópico que siempre será simpático á la vista y que desde los antiquísimos mosaicos es un adorno que admite el culteranismo del arte lo mismo en el gótico, que en el latino, que en el renacimiento? Creemos que era mas bárbaro el ornato que se compuso con objetos de la naturaleza cuando estos eran amanerados, recortados y simétricos en su desarrollo, afectando el capricho de una línea que se repite mil veces en determinadas excrescencias de puntas ó curvas monótonas, que el ornato que francamente se separa del natural, huve del mágico encanto de las hojas rizadas ó encorvadas á capricho, y se envuelve en el laberinto ilimitado de las líneas geométricas, enriqueciéndose con el oro y los colores y afinándose hasta producir una confusion á través de la cual la imaginacion cree ver cuanto sueña, y se extasía agradablemente en un deleite imponderable. Admitimos que carecen de sentido comun los dibujos de los encajes y de las telas llamados persas,

y de tantos otros como se ven en los pergaminos antiguos, á pesar de su encanto; pero ¿tienen mas sentido natural, mas verdad, los adornos de bichas, delfines, niños alados, mónstruos, flores y aristas ó tallos que confusamente se prodigan? ¡No hay en el adorno de cosas de la naturaleza, en piedra ó madera, tela ó pintura, una impropiedad que se rechaza instintivamente, á que no nos acostumbramos sino á fuerza de uso, y es la imitacion servil de objetos que nacieron, no para la simetría, sino para la armonía, y que son por esta razon anti-estéticos, impropios de la construccion ó combinacion matemática de los duros materiales de que se forman? En el edificio, el ornato menos lógico, quizá el mas extravagante, el que ni es flor ni hoja, ni cuerpo imitado, ni línea ni curva determinada, pero que tiene de todas estas cosas, y que en resúmen afecta contenerlas á todas ellas, éste es siempre el mas bello ó el mas fastuoso. No puede, pues, establecerse que el ornato, al perfeccionarse en el arte árabe y hacerse mas geométrico, perdió en ello importancia y belleza, y fuera por esto mismo menos digno de atencion que esos extraños floripones y tallos exageradamente robustos del estilo bizantino, que decoran los antiguos monumentos árabes de Europa v Asia.

En el conjunto de la Catedral es preciso ser fatalista como los mahometanos para convenir en la piadosa impresion que puede producir este templo. Un inmenso bosque de pilares derechos, dilatado en simétricos andenes que se pierden reproduciéndose al infinito, siempre bajo la misma forma, despierta en el alma del creyente la inflexible voluntad que lo empuja en la vida y el hado inexorable que le aguarda en su paraiso. Y en el sueño intranquilo de una existencia impura y llena de esperanza, nada hay como ese tejido de curvas que se revuelven sobre sí mismas y aparecen ilusoriamente ondulando, como reproducidas en las aguas de un estanque que mueve el viento; nada como el interior de ese templo para una conciencia musulmana. Pero esta majestuosa impresion de un culto de recogimiento que carece de la solemnidad

cristiana y de la grandeza pagana, no puede confundirse ni rebajar la significacion del monumento que se levantó mas tarde para el sensualismo y la voluptuosidad, para la poesía y la gloria. En el primero, el esfuerzo pujante de una religion que alimenta la fe y la creencia en el dominio del universo, y en el segundo el refinamiento inspirado por esa tolerancia que despiertan en los pueblos sus repetidos desastres y civiles discordias.

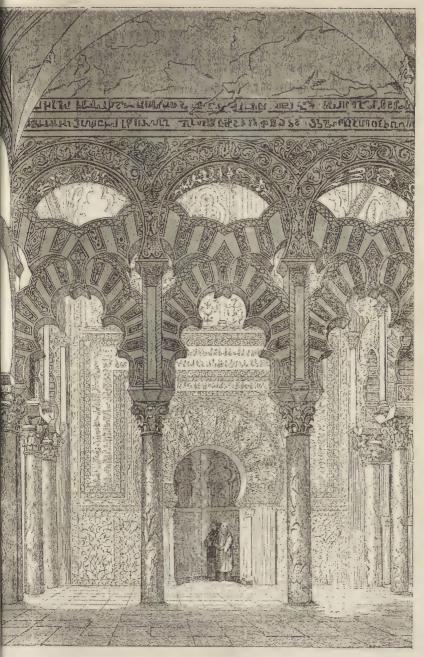

Santuario de la Mezquita de Córdoba.



### LA GRAN MEZQUITA

DE

# CÓRDOBA.

Se empezó á construir el año de 786 por disposicion del Kalifa Abd-el-Rhaman, el cual falleció un año despues de haber empezado la obra. Dícese que se edificó sobre las ruinas de un templo godo, el cual á su vez habia sido construido sobre las de otro consagrado á Jano. El pensamiento de aquel Monarca fué asentar la independencia de su pueblo, tanto religiosa como política, principiando por evitar que los creventes hicieran la peregrinacion á la Meca, y consiguiendo así que vinieran desde las remotas tierras asiáticas en peregrinacion á la suntuosa Djama del poderío de Occidente. El año 796 estaba ya terminada por el sucesor de Abd-el-Rhaman. Debió costar segun los cálculos hechos por los mismos árabes, unas trescientas mil doblas de oro. Fué la primera en magnificencia, segun ellos, pues otras se habian ya construido mas pobres en Zaragoza y Toledo, aunque en el principio no se levantaron mas que once naves y la Capilla del Mihrah sin los espacioses patios que despues se añadieron en tiempo de Abd-el-Rhaman III bajo la direccion del maestro Said-ben-Ayud segun consta de una inscripcion que se halló en ella. En tiempo de El-Haken II se ornamentó la Quibla ó lugar de las oraciones con el mosáico de vidrio y talco; las puertas principales fueron revestidas de la ornamentacion exterior, y el arte bizantino dió á sus filigranas cierta semejanza á las de los ornatos griegos de hojas y flores, modificando los abigarrados adornos semibárbaros que se ven en algunos pequeños tragaluces del exterior de sus murallas.



Parece cierto que en tiempos posteriores se construyeron otras ocho naves, como se observa bien estudiando su planta, las cuales, ensanchando el lado de Oriente, dejaron el Mihrah fuera del centro y la puerta principal cerca del eje del edificio. Entonces, segun opiniones respetables, se hizo la Capilla de los Emires, cuyo decorado, uno de los mas modernos y elegantes, principia á cambiar de rumbo enriqueciendo y afinando los tallos de sus trazerías, no tanto como en el alcázar de Granada donde son mas delicadas y menos parecidas á las concepciones del estilo bizantino, sino tomando el carácter peculiar del primer desarrollo de la civilizacion árabe española. Sin duda esta Capilla es lo mas moderno del edi-

ficio; existe una inmensa distancia entre su estilo y el del santuario, de modo que supone algunos siglos de intervalo entre ambas decoraciones.

Cuando San Fernando entró en Córdoba, se bendijo por el obispo Mesa la mezquita y se levantó en ella un altar provisional, hasta el año 1521 en el que otro obispo, D. Alonso Manrique, obtuvo permiso del emperador Cárlos V á pesar de las protestas de la poblacion, para levantar en el centro la capilla gótica y algun tanto mudejar que hoy se ve. Dícese, que tres años despues, el mismo emperador se arrepintió de haber otorgado aquel permiso, y eternamente se protestará del torpe proyecto que hizo levantar esta Capilla en medio de aquel fantástico recinto donde se siente la inspiracion del arte musulman, y se recuerdan con respeto las profundísimas salutaciones que hacian en sus naves dilatadas los apasionados descendientes de Ismael. La obra de los cristianos por mas rica y fastuosa que se presente es siempre pálida. El viajero se embriaga á la vista del bosque interminable de columnas y arcos enlazados que se desvanece como las formas ondulantes que se crea una imaginacion calenturienta. El mas piadoso cristiano aparta de sus ojos las imágenes mas venerandas y devora con la vista los ejemplares rarísimos de aquel arte mahometano, que se perdió para siempre, persuadido de que va á hallar todavia entre ellos las sombras de los poderosos Kalifas que ayudaron con sus propias manos á edificar la obra de su santo imperio.

La planta cuadrada de esta Djama recuerda tambien las antiguas construcciones hebráicas que sirvieron de tipo á los primeros muslimes en su celebrada Caaba. Tiene la clásica pureza de aquellos y no tiene nada de la influencia romana de Itálica, Mérida ó Narbona, ni vestigios del elemento visi-

godo que habia por otras partes.

En la restauracion y ensanche que experimentó este edificio un siglo despues de su fundacion se conservó la planta primitiva, se tapiaron entradas y se introdujeron los esbeltos tímpanos sobre rectos linteles que recordaban los grecoromanos. Llegaron hasta destruir el primitivo alminar para reemplazarlo con otro mas bello, y á colocar en él campanas como las de las iglesias godas, para que los almuédanos llamasen á los fieles á sus *azalas*, costumbre que no siguió mucho tiempo por ódio á los usos mozárabes.

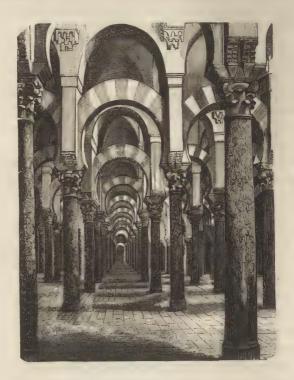

La extension que ocupa es de 460 piés de Norte á Sur y 280 de Oriente á Occidente, cercada de un muro que remata en almenas, y flanqueado de torres con paramentos lisos que se abren solo á numerosas puertas exteriores y á otras interiores que comunican con el gran patio, agobiado de gruesos pilares y de un robusto alero de repisas, semejante á los usados en Oriente desde los tiempos egipcios. Repetidos arcos ofrecen por todas partes ejemplos de los mas antiguos oji-

vales de arranques embebidos en sus macizos cuadrados, que se apoyan sobre columnas de diversa decoracion, los cuales ostentan la esbeltez de la curvatura y repitiéndose se cruzan en direcciones opuestas.

Innumerables columnas se enfilan en naves paralelas, cuyos fustes están coronados de capiteles corintios de bárbara cinceladura que parecen obras hechas para otros templos; solamente un número de ellos son de mano árabe que intentó copiar aquellos con mas simetría y delicadeza. Las columnas apiñadas á imitacion de las mezquitas del Cairo, Damasco y Cufa se hallan si se quiere demasiado cerca unas de otras; sus cortas dimensiones fueron superpuestas por diversos órdenes de arcos adovelados para conseguir la altura de su destruido almizate.

Recientemente desconchando algunas capillas y lienzos de muralla se han hallado adornos de estuco, los cuales son en general tan groseros y bastos como los de los templos primitivos de la Arabia. Tienen el carácter pérsico, primer paso de este arte, y se nota en ellos mas particularmente la diferencia de estilos, desde la alquibla donde está la cúpula agallonada de quince piés de diámetro á la estancia llamada de los Emires, hoy capilla de Villaviciosa. En la primera el arte en su nacimiento, fajas y listas tangentes á las dovelas del arco de herradura, inscripciones sin ornamentos, minuciosos mosáicos de cristal y talco y algunos detalles del mas rudimentario bizantino. En la de los Emires renace el gusto de la imitacion regularizando el ornato, distribuyéndolo con mas gallardía y delicadeza, principiando á separarse del natural para hacerse mas simbólico y abstracto y adquiriendo la sencillez clásica del adorno geométrico, que mas tarde constituyó el florecimiento del arte en la Alhambra.

Despues de la primera época en los tiempos de Abd-el-Rhaman II, de Mohammad, de Abdallah y otros, la mezquita se embellece en pequeños detalles y en alicatados que decoran los preciosos y elevados Mimbars, objetos que influyen en la historia artística del templo. Hasta la demolicion del

primer alminar, no hay obras de importancia decorativa; y del segundo, construido por An-nasir, nada nos queda mas que el recuerdo, de que su considerable altura no tenia rival en el mundo; que se emplearon trece meses en construirlo, y que era de piedra y mortero con dos escaleras dispuestas de modo que los que subian por la una no veian á los que bajaban por la otra. De esta se cuenta que tenia una balaustrada antes de llegar á la cúpula, y que terminaba en dos bolas doradas y una plateada de tres palmos y medio de diámetro, de donde brotaban dos lirios sosteniendo una granada de oro. En el cuerpo de su elevacion habia catorce ventanas de dos y tres arcos y los planos se hallaban adornados con trazerías de ladrillo rojo.

Por mas fantástica que parezca toda esta obra á los autores contemporáneos (1), está fuera de duda que los mosáicos, piedras labradas y capiteles, se trajeron de Constantinopla y de África, especialmente los esmaltados ó sofeisafas que se ven en la capilla principal, y que en tiempo de Al-Haken se hizo una reforma decorativa y se aumentaron las naves, colocando columnas en el antiguo Mihrah, forrando de bronce las puertas, laboreando con piedras de colores el pavimento, y por fin que el santuario se colocó de nuevo vuelto exactamente hácia la Meca.

Cuéntase tambien que habia un pasadizo secreto entre el alcázar de los reyes moros y la mezquita. Este pasadizo cuyas puertas se suponen dispuestas de modo que cada una de ellas pudiera defenderse separadamente, se dirigia á la Mahsurah; un recinto reservado é inmediato al muro de la mezquita, el cual formaba por sí solo la habitación del Kalifa cuando acudia á las ceremonias. Esta construcción era rectangular y cubierta por tres hóvedas preciosamente adornadas. La estancia se conserva todavia, y es uno de los lugares mas encantadores de este templo, con todo el juego de decoración

<sup>(1)</sup> Especialmente en la España monumental de Parcerisa cuyo texto nos ha dado noticias interesautes.

oriental de la mayor pureza y esplendor. En su centro dícese que pendia una lámpara de 1454 luces, aparte del gran cirio que ardia al lado del Iman en las grandes solemnidades. En este elegante santuario es donde debemos estudiar los innumerables recursos del arte árabe, que tomó crecimiento en España cuando el estilo bizantino por sí solo ornaba con sus caprichosas lacerias las formas atrevidas de los arcos cruzados de las hornacinas y de las claraboyas, combinadas en esbelta distribucion. Obsérvese el arco del santuario, con cuatro preciosas columnitas y sus capiteles admirablemente esculpidos; el trazado por aristas de las curvas adoveladas, revelando el orígen de aquella trasformacion del arte que oriundo de Persia se modificaba en Egipto, y se levantaba en nuestra Península con rasgos positivos de su remota ascendencia. En las impostas de este arco se lee, despues de la salutacion de costumbre, «que el Pontífice príncipe de los creventes Al-Mostanser Billar Abdallah Al-Haken mandó al jefe de la cámara Giafar ben Abd-el-Rhaman añadir estas dos columnas, etc., y que esta obra se concluyó en el año 965;» de lo que se deduce que en el antiguo Mihrah solo habia dos y que en la restauracion del templo se añadieron las otras.

Dentro del santuario, compuesto casi todo de piezas de mármol blanco con ornamentacion bizantina, se custodiaba el reclinatorio ó Mimbar de maderas preciosas, ébano, sándalo é incrustaciones de nácar y marfil, que se conservó mucho tiempo despues de la conquista, y que segun los cronistas, era una especie de carro de cuatro ruedas con siete gradas, el cual habia costado 55.705 dinares, y en él se depositaba una copia del Koran escrita por Othman y manchada con su propia sangre. Este libro era tan voluminoso, que á penas podian moverlo dos hombres. Al lado de este santuario habia otra estancia donde se encerraban los objetos sagrados del culto.

No sabemos á punto cierto donde estaba la otra Mahsurah antigua á que se referian los árabes; pues aunque se supone que pudiera ser la sacristía de la Capilla de Villaviciosa. donde hay un aposento subterráneo que podria ser quizá el sitio del Tesoro, todas estas son inducciones que se han controvertido suficientemente y con poco éxito. En tiempo de las restauraciones se colocaron cuatro magnificas pilas de mármol para las abluciones en el patio de la mezquita, y despues, en tiempo de Almanzor, fué necesario ensancharla otra vez por la parte oriental, derribando muchas casas, que indemnizó generosamente; pues se cuenta que negándose la dueña de una casita donde habia una hermosa palmera, á entregarla sin que le dieran otra casa con una palmera igual, mandó Almanzor que se le buscase aunque hubiese que pagar por ella un millar de dinares, y cuenta Al-Makkari que la palmera de la casa de la vieja ocupaba parte del patio de la mezquita en el provecto de ensanche, y que así se conservó. Citamos este hecho, porque revela mejor que otros muchos el adelanto de aquella civilizacion. En nuestros dias quizá no se hubieran respetado los deseos de aquella anciana, ni se conservaria el árbol en medio de trabajos de tanta importancia.

Recomendamos el estudio de la planta de la gran mezquita; porque en él se notan, haciendo abstraccion de las obras cristianas, los tres períodos de su engrandecimiento. Vemos en ella que la parte ocupada por la Capilla de Villaviciosa y las dos estancias inmediatas, pudo ser parte del primitivo santuario, que mas tarde, en la primera restauracion se trasladara al sitio donde hoy está, pues que ambos ocupan el centro de la nave antigua y principal, y la última, hecha por Almanzor, está en el lado de oriente ocupando ocho naves que no guardan completa relacion con las once primitivas; todo lo cual se observa tambien en los perfiles de los pilares que asientan sobre las columnas, en el trazado de los arcos, en las columnitas apilastradas, en el cincelado de los capiteles y otras obras decorativas. Las dimensiones del rectángulo mandado completar por Almanzor eran de seiscientos cuarenta y dos piés de longitud N.S. y 462 de ancho, encerrado en cuatro gruesos muros almenados, fortalecidos con torres albarranas cuya mayor parte se conserva; pues que no todas las que fueron construidas en sus diferentes costados se sostuvieron constantemente. Las puertas eran diez y seis, dos á oriente, dos á poniente, dos á norte y diez al edificio cubierto. Las interiores eran veintiuna sin contar las pequeñas ó pasadizos de poca importancia. Obsérvese cuan prodigada está aquí la puerta rectangular aunque sobremontada del arco de herradura, y cómo se distingue este primer período del arte árabe español; las ventanitas caladas y los ajimeces que hay hechos con cierta irregularidad á los lados de las puertas, son de la forma africana, careciendo de esbeltez y delicadeza; pero en cambio profundamente originales, primer ejemplo de este detalle en España, con la trazería bi-

zantina y relieves en sus huecos y atauriques.

La capilla magnificamente ornamentada, que llaman hoy de Villaviciosa, hermoso ejemplar del arte muslímico, es verdaderamente sublime en esta gran mezquita. Su lujo es lo que ha hecho presumir que fuera el lugar reservado al Kalifa y al gran sacerdote, por mas que se pueda suponer que estuviese destinado al pregon ó alicama de los almuédanos. En la Alaksa de Jerusalem, y en Santa Sofía, hay una capilla así dispuesta para los cantores; y en otras del Cairo para las discusiones teológicas. Parece que segun los relatos antiguos, habia otra capilla al lado opuesto de esta que se llamaba de la Limosna, y fué destruida en tiempo de D. Iñigo Manrique. Dice Al-Makkari que su puerta estaba por el lado de occidente, y aun hoy se cree verla indicada todavia por dentro y fuera de los muros de la mezquita. Créese tambien, que supuesto son iguales las puertas todas, la que se cita de la Cámara de la Limosna, es hoy la que hay tapiada al lado del postigo de San Miguel, y la capilla fuera entonces la estancia donde se custodian el archivo y libros de coro. De cualquier modo que sea, nótase tan marcada diferencia en el ornato de las tres capillas citadas, que bien puede asegurarse habia entre ellas períodos en el arte de dos ó tres generaciones. Desde el puro estilo persa al africano y bizantino de la del Mihrah, y el de ambos en los restos de la que hemos supuesto del lado de occidente, hay un progreso marcado del arte árabe en los tres primeros siglos de aquella dominacion. Hasta el siglo X no se ven las íntimas relaciones de andaluces y africanos, en cuya época pudo tomar el estilo cierta analogía con el sentimiento de las razas occidentales. Despues de esta fecha parece como que no hay huellas sensibles de la cultura árabe en la Catedral y que es preciso ir á buscarlas en los demás edificios de Córdoba, que tan escasos son, pues que en muy cerca de seis siglos de influencia cristiana pocos monumentos de tercer órden han podido subsistir.

Recordamos la gran abominacion, como llamaban los musulmanes á la entrega que hizo Ben Sagiah al rey Don Alfonso de la ciudad de Córdoba en 1146. Los cristianos penetraron en la mezquita, ataron sus caballos á las columnas del templo y deshojaron el Koran labrado que aquí se guardaba de los tiempos de Almanzor. Sin la venida, despues, de los Almohades ¿qué hubiera sido de esta grande obra?

#### FUNDACION

DE

# LA DJAMA

SEGUN LOS ÁRABES.

La leyenda que trata de la fundacion de esta mezquita, cuenta que Abd-el-Rhaman I se levantó un dia al amanecer y mandó á su eunuco Mansur que convocase á los jeques á consejo. Reunidos estos les manifestó su propósito de construir la gran mezquita de Occidente. Los autores árabes ponen en su boca un largo discurso que demuestra el estado de lucha entre las dos grandes iglesias entonces rivales; de sus mejores párrafos insertamos algunos:

«....El cristiano idólatra dice: Europa es la reina, Asia su sirviente. El fiel musulman exclama: del Oriente sale la luz.

Algufía duerme en las tinieblas.

»La Iglesia y el Islam se miran frente á frente como el leon y el tigre.... En las montañas de Alfranc deja el tigre cauteloso la presa para la vuelta: en la ciudad de Constantino devoran las hogueras los monasterios, los monjes y los ídolos, y á los golpes del castillo isáurico se va desmoronando Santa Sofía.

»Los bárbaros de las regiones del hielo se extremecen de placer en sus pellizas esperando que un pontífice romano ponga en la diestra de Carlo Magno el globo de Constantino; pero las hermosas hijas del Yemen celebran con zambras y cantares en sus almeas las victorias de los hijos de Ismael, que por la virtud del Koran se abren las puertas del Oriente y del Occidente.

Luego describe las grandezas de la tierra que dominaban, y el poder que ejercian sobre los reyes de Alfranc y los cris-

tianos, y añade:

«No entregará Dios el mundo á los que se embriagan predicando penitencia y se enriquecen ensalzando la pobreza, y se dan al libertinaje recomendando la castidad......

»Para ellos los monasterios pobres y sombríos, para nosotros los vergeles, el harem, los baños y las aljamas: aljamas revestidas en su interior de bruñidos jaspes y esplendorosos estucos, construidas de jacintos rojos y cercadas de lámparas

inextinguibles.

»Para ellos cláustros lóbregos y silenciosos, para nosotros cristalinas fuentes y verdes arrayanes; para ellos las privaciones de la vida triste del castillo, para nosotros la existencia risueña y tranquila de la academia; para ellos la intolerancia y tiranía, para nosotros la monarquía clemente y paternal; para ellos la ignorancia del pueblo, para nosotros la instruccion pública y gratuita; para ellos los yermos, el celibato, el martirologio, para nosotros la fertilidad, el amor, la hermandad, las comodidades y deleites.......

»Gran contienda se inaugura entre la barbarie y la cultura, entre las sombras y la luz, entre cristianos y muslimes: preparado está el mundo y dispuesto para grandes cosas, como el hierro que sale de la fragua enrojecido y solo espera la

nueva forma que va à tomar sobre el yunque.»

Luego anuncia la lucha de francos y árabes, los primeros contra los bárbaros de las regiones heladas y del árabe contra las tribus del Ganges y del Indo; un esfuerzo mas, dice, y la majestuosa Bagdad se humillará ante la reina del andaluz; alcemos á Alá una aljama solo comparable á la Santa Casa de Jerusalem.

«Levantemos la Caaba del Occidente en el solar mismo de un templo cristiano, que tengamos que derruir, para que caiga la Cruz entre escombros y descuelle el Islam radiante.

»Sea su planta parecida á la de las basílicas del Crucificado, para que la Casa de Dios oprima la casa de los ídolos; atrio, pórtico, naves y santuario, todo en un recinto de cuatro ángulos y cuatro lados como la Santa Casa de la Meca.»

Enumera á seguida las bellezas que tendrá la mezquita, describe la cisterna del patio, los naranjos que han de sombrear las fuentes para las abluciones, las once puertas, y las once naves, con una mas ancha en el centro para adorar la quibla ó santuario; las columnas de mármoles variados formadas á manera de hueste belicosa, los arcos como banderas henchidas por el viento de la fortuna; los techos de alerce incorruptible......

De tal manera habló Abd-el-Rhaman que contagiados los jeques con sus palabras proféticas, á la vista de las verdades históricas que expuso el Kalifa, acordaron levantar el templo. El Katib recibió las órdenes y fué comisionado para tratar con el obispo y el conde cristiano la compra del templo que se habia de destruir para levantar la mezquita; estos se negaron á venderlo puesto que la basílica servia para el culto árabe y cristiano al mismo tiempo, con arreglo al precepto de Omar, que mandaba dividir con los cristianos las iglesias de las ciudades conquistadas. Al fin, segun refiere Al-Makkari, los cristianos se avinieron á vender la iglesia, con tal que se les permitiera edificar otra á los tres santos mártires Fausto, Faunario y Marcial y recibieron en dinares de oro el precio convenido. Desalojaron pues pacíficamente la iglesia llevándose en procesion las imágenes y objetos de culto, y promovió el Kalifa inmediatamente la obra valiéndose de materiales romanos y góticos de dentro y fuera de Córdoba que hizo tracer á toda costa. Por mas que apresuró los trabajos no pudo ver terminada la techumbre del edificio, á pesar del empeño que tomó en celebrar con gran solemnidad su grande obra. Durante dos años visitó constantemente á los trabajadores; concertaba los planes con los alarifes, se entretenia por su propia mano en diseñar parte de la ornamentacion, y en este trabajo que hacia sin desatender el gobierno y grandeza de sus Estados le sorprendió la muerte con profundo sentimiento de todo el pueblo. Muerto Abd-el-Rhaman, siguió Hixem, su hijo, la obra de la mezquita hasta su conclusion en la época de las mas grandes victorias para los árabes de España.»

### LA MEZQUITA

CONVERTIDA

## EN CATEDRAL.

Despues de la conquista cristiana se consagró este templo al Misterio de la Asuncion por el obispo de Osma D. Juan. Algunos años despues el Primado de Toledo habia constituido el Cabildo en él por traslacion de la Basílica mozárabe ya citada. La formal ereccion no se hizo hasta fines de 1238, y en los primeros años no se construyó para el culto cristiano ninguna capilla de grande importancia. Fué dotado con rentas de décimas y almojarifazgos y las fincas se dividieron en dos partes iguales; una para el obispo y otra para el Cabildo.

La capilla mayor fué obra del rey Sábio en su mayor parte, y el Sagrario era entonces una capilla. Don Alfonso construyó la de San Clemente y tal riqueza comenzó á desplegarse en estas obras, que no titubeamos en asegurar fuera alimentada por las adquisiciones de fincas conseguidas por el Cabildo en tierras de moros, á medida que se les iban tomando por conquista.

En poder de cristianos siguieron los árabes labrando las paredes de la Catedral, segun concesion hecha por los reyes, y hasta se obligó á muchos de los que ejercian las profesiones útiles para las obras á que prestaran sus peonadas; lo cual hicieron hasta esculpir en los ornamentos góticos, segun se

ve en la forma de las cinceladuras sobre la piedra y yeso de la obra moderna. Cuéntase que los emperadores moros construyeron la gran mezquita ayudados de prisioneros y cautivos; que Almanzor trajo desde Santiago á Córdoba en hombros de cristianos las campanas de aquella antigua iglesia; pero que luego San Fernando las hizo restituir en hombros de moros. Es lo cierto, que confundidos por los mismos trajes y usos, judíos, cristianos y mudejares en Córdoba despues de la conquista, hubo tales odios entre ellos, que se robaban mútuamente los hijos, y obligaron á los obispos á tomar disposiciones contra unos y otros, forzándolos á trabajar en los templos cristianos; razon por la cual los edificios árabes de Córdoba han conservado mucha de su originaria belleza despues de ocho siglos.

De todos los vasallos sujetos á la dominacion cristiana, los mudejares fueron los verdaderamente libres; pues los otros muslimes estaban obligados eternamente á las condiciones que en cada caso imponian los conquistadores y ellos crearon ese estilo mitad cristiano, mitad islamítico, que con tanta perfeccion vemos desarrollarse en España desde el siglo XIII en adelante. Hasta la conquista de Granada los mudejares de Córdoba se ocuparon de los trabajos de conservacion de la Catedral y ayudaron á los maestros cristianos en hacer otras obras de menos importancia.

En la Capilla Real se nota la diferencia que ofrece el estilo sarraceno del siglo XIV construido bajo la inspiracion cristiana, y el mismo bajo la dominacion totalmente agarena. Prescindiendo de los escudos y armas castellanas que hay en ellas á cambio de la decoracion primitiva, se observa la semejanza que existe entre el gusto de la restauracion y el que se manifiesta en el actual Alcázar sevillano, ambos construidos bajo las mismas condiciones, debiendo por consiguiente fijarse aquí aquella época puramente *mudejar* que en Córdoba aparece dos siglos antes de la construccion del Crucero ó gran capilla del centro, cuya obra acabó de trastornar el antiguo aspecto.

La puerta principal, restaurada en 1377, llamada del Perdon, es otro ejemplo de la mezcla de dos estilos tan profundamente diversos que jamás podrán armonizarse; el romano y el árabe. Entre éste y el gótico existen como hemos visto puntos de contacto; pero entre aquellos la union es imposible. Así se demuestra en estas y otras portadas, donde se nota una gran verdad, y es que las causas que influyeron para crear en Bizancio un arte especial, no fueron bastantes seis siglos despues para formar en España un estilo que se difundiera como aquel por efecto de un cosmopolitismo prodigioso, que no podia repetirse despues de la reconquista.

La capilla de San Bartolomé se construyó hácia 1280. Siguieron otras menos importantes todavia hasta concluir el siglo XIII, las cuales se dedicaban por regla general á depositar los restos de los capitanes que sucumbian en las llanuras cordobesas luchando con los caballeros granadinos. Tambien el caudillo Ozmin llevó mas de un héroe á las sombrías

capillas de esta Catedral.

En la de la Encarnacion, de 1365; la del Espíritu Santo, de 1369, que tomó luego el título de San Lorenzo, y en las de San Ildefonso, San Pedro y San Agustin fundadas en 1384, no existe combinacion de géneros; hay sí un arco árabe de mas delicada ejecucion que vuelve á recordar la primitiva arquitectura del templo. La de San Antonio Abad, de 1385, fundada por el Señor de Aguilar, hermano de Gonzalo de Córdoba; la capilla de la Cena, de 1393, para Fernan Nuñez; la de Santa Úrsula, de 1398; la de San Acacio, de 1400; y la de San Antonio de Pádua, terminan las obras del siglo XIV.

Son obras mas modernas la de San Ambrosio, la de la Santa Cruz, en 1517, hecha donde se hallaba la antigua Puerta de Jerusalem, primera del muro de levante, y otras de 1401 al 1491; además de las puertas gótico-árabes y de al-

gunos fragmentos de repisas exteriores.

En 1525 tuvo principio esa obra central que ha levantado las techumbres moriscas y trastornado el carácter sombrío y fatalista de la mezquita. No faltó en aquel tiempo quien se opusiera á esta profanacion del arte, y no fué por cierto el Cabildo sino la Ciudad que requirió á aquel por medio de escribano, hasta lograr suspender la obra; pero Cárlos V la hizo continuar. No se habia podido terminar en 4584; ¡tal era el estado de miseria que alcanzaba el país en aquellos heróicos tiempos de nuestras empresas en Alemania!; una pequeña parte del colosal edificio de los sarracenos, levantado en poco mas de veinte años, no podia construirse bajo la dominacion cristiana en los mas prósperos tiempos de su grandeza.

En 1593 se principió la torre actual segun el género entonces en boga, y se hizo sobre los cimientos del alminar

árabe ruinoso en aquella época.

En 1600 se acabó el Crucero ojival moderno, no sin obstáculos para equilibrar los machones que se alzaron para las nuevas bóvedas, tardando siete años en la decoracion interior, y hasta 1607 no se celebró en el altar mayor la primera misa. El estilo de esta nueva iglesia, embutida en el centro de la antigua, participa de la decadencia del arte. Se ven en ella el plateresco, el árabe y hasta el gótico, informemente abigarrando las elegantes formas del estilo ojival: la cúpula, hornacinas y embovedados recamados de encuadros, casetones, baretas y follaje, copioso arsenal de medios decorativos. El trascoro es de un gusto mas sério. El discípulo de Juan de Herrera lo dotó de un greco-romano y contribuyó como los demás artífices á rebajar el prestigio de las trazerías bizantinas.

El techo que se conserva en las estrechas naves de la antigua mezquita es hoy de bóvedas, las cuales en 1715 principiaron á ocupar el lugar del hermoso artesonado de almizates de maderas oloríficas, compuesto de los *alfarges* pintados y dorados que habia en todos los templos mahometanos.

El retablo, los púlpitos de Verdiguier, la sillería del coro hecha por Cornejo de la mitad del siglo XVIII; la espaciosa escalinata del presbiterio con mármoles de Italia; los bronces y adornos de plata, lámparas, etc., son dignos de apreciarse por la riqueza y sobriedad del trabajo empleado, aunque no siempre por el gusto churrigueresco que los inspiró.

La puerta de las Palmas, arquitectura del Emperador sobre trazería sarracena; la capilla de San José y Santa Úrsula, la de la Resurreccion, antes de 1569; la de la Asuncion, en 1554; la de los obispos, de 1568, tapando una puerta árabe, y cuya capilla se aderezó en 1569 para reunir en ella las Córtes del reino que entonces no excedian de diez y ocho ó veinte procuradores; el palacio del obispo, arreglado para recibir al rey Felipe II, y el pasadizo que se conservaba entre el palacio de los Sultanes, que pudo ser el de los Obispos, y la mezquita, para el paso oculto de los Kalifas, son reconstrucciones de poca valía; pero que debemos observar como la historia decadente del templo.



Lo mismo diremos de las de la Concepcion y las Angustias, del siglo XVI, y la del Rosario, mas moderna, muy cerca de la cual hay una columna árabe en cuyo fuste está mal grabada la imágen de J. C. que se dice labró con las uñas un cautivo cristiano que ataron á ella los árabes, cosa que nos parece inverosímil.

Despues la capilla de la Natividad, de 1673; la de la Concepcion, de 1679, conjunto extraño y rico, nada agradable á la vista; la de Santa Teresa, sacristía mayor donde se ven las alhajas y cruz antigua cuajada de crestería, hecha por Enrique de Arfe; y por último, la de la Magdalena, la mayor de la Catedral antigua, y otros detalles renovados continuamente sin arte ni concierto, segun el diverso género que se usaba en cada época.

Posteriormente al año 1614 se hicieron otras que son dignas de mencion por algunos objetos que contienen, ya de pintura ya de escultura, debidos á los artistas andaluces mas conocidos, contando en ellas la de San Pablo, San Eulogio y la de las Ánimas, donde se halla sepultado Garcilaso de la Vega; y los dos cuadros de las de San Andrés y San Estéban vintados par Canducho y Tambrano.

pintados por Carducho y Zambrano.

## MEDINA AZAHRA, EL ALCÁZAR

Y

#### OTROS EDIFICIOS.

Suleiman (1) prendió fuego á los palacios de Azahra en el año de 1010 y destruyó esta poblacion abandonada, cuyos habitantes se habian refugiado en los pueblos comarcanos; de modo que aunque quisiéramos recordar aquí una de las mas encantadoras obras creadas por el genio de la civilizacion agarena, tendriamos que contentarnos con lo que infundadamente describen las crónicas del tiempo de Don Alfonso VI, cuando refieren, que habiendo pedido este monarca la deliciosa residencia de Azahra para D.ª Constanza, el Califa indignado mató al mensajero, dando ocasion á aquella guerra vengadora que introdujo en España á los Almoravides para sostener el poderío de Occidente. Escasísimos documentos proporcionan las referencias históricas para averiguar las bellezas artísticas de este sitio; y aunque fuera cierto que muchos capiteles y columnas se llevaran de él para hacer el

<sup>(1)</sup> Habiéndose publicado por nuestro querido amigo el inteligente anticuario y orientalista D. Leopoldo Eguilaz á la sazon de estarse imprimiendo esta obra, un opúsculo titulado «Estudio sobre el valor de las letras arábigas en el alfabeto castellano y reglas de lectura» en el cual se formula una nueva clave de ortografía para la trascripcion de los nombres propios y de lugar arábigos, fundada en la tradicional de nuestros cronistas y poetas, y comprobada por la manera con que respectivamente los árabes andaluces, los mudejares y moriscos interpretaron en su escritura las letras de nuestro abecedario, convencidos de la bondad del sistema que cuenta en su apoyo con la grave autoridad de gramáticos tan insignes como Silvestre de Sacy, Casparí y Cousni de Pereeval, hemos resuelto acomodar en lo sucesivo la trascripcion de los nombres arábigos à las reglas consignadas en el referido opúsculo.

Alcázar de Sevilla, ni se conoce la época, ni nosotros creemos que estos ejemplares tengan ese orígen: en cuanto á los vestigios que se hallan en el convento de San Gerónimo de la Sierra, son sin duda procedentes de aquellos suntuosos edificios, en los que al parecer se aprovecharon pórticos greco-romanos, pilares y entablamentos que servian á los monumentos árabes, así como multitud de mosáicos, ladrillos, mocarbes, losas de embaldosados, lámparas y un precioso fragmento de vaso sin esmaltar que hemos tenido á la vista; todo lo cual nos obliga á citar este sitio que para el viajero y el anticuario no ofrece interés alguno.



Pero como para la historia del arte no podiamos pasar desapercibida la memoria de un monumento que por las descripciones mahometanas ocupaba el primer lugar en España, no dejaremos de mencionarlo como reminiscencia de otros Alcázares, especialmente el Toledano, del cual nada podemos referir. Y dicen las crónicas que un alarife de Bizancio trazó el mas dilatado edificio conocido, por disposicion del Emir, á tres millas nordeste de Córdoba, en lo alto del Monte de la Novia, dedicado á una odalisca cuyo nombre dió á este sitio. El harem podia contener mas de 6000 concubinas y sir-

vientas, 3750 eunucos y mas de 1500 guardias. Empleóse en aquel un número considerable de piezas de mármol, lo cual demuestra ya que estaba muy léjos de parecerse este edificio al Alcázar de la Alhambra, supuesto que los materiales de la construccion imprimen especial carácter al estilo de cada época. Las columnas se contaban por millares, ostentándose en ellas los mármoles de Raya y de Filabres, con los que regalaron de Roma y especialmente de Túnez, restos quizá de las ruinas de Cartago; dominando en esta obra los barros cocidos de diversos colores, y los delicados paramentos de estuco, de los que suelen encontrarse todavia gruesos pedazos removiendo la tierra. Tan grande fué esta maravilla, que trabajaron en ella durante treinta años mas de cinco mil jornaleros, ganando dos dinares y medio al dia, y en tiempo del Califa An-Nasí, se habian gastado siete millones de dinares. Largos arrovos conducian el agua á sus baños, fuentes y estangues, y las puertas decoradas con agramiles se hallaban forradas de cobres y hierros plateados, como hemos visto en otros parajes, con fuertes capas de estaño para preservarlos de la oxidación. De sus habitaciones se cita como mas hermosa la Sala de las Grandes Ceremonias, con arabescos de estuco dorado y colores, y techumbre de maderas olorosas, la que cerraba en un colgante de cuya extremidad pendia una perla de gran tamaño, regalada por el griego emperador Constantino Porfirogénito. Describe luego la fantasía, diamantes y esmeraldas, y siempre se hace mencion en estos palacios de pilas llenas de azogue que servian de entretenimiento á las esclavas y odaliscas.

En cuanto á las esculturas seremos mas parcos en admitir lo que se dice: hemos visto un leon de bronce admirablemente fundido, cuya fotografía conservamos, que nada deja que desear en cuanto al modelo tan bien repasado á la mano como las obras japonesas, y que tal vez proceda de estos edificios (1). Habia otras esculturas de las que solo se

<sup>(1)</sup> Hoy en el estudio del célebre pintor Fortuny.

hallan fragmentos en poder de los anticuarios, las cuales nos dan la certidumbre de la existencia de estas obras de carácter babilónico. Los cuentos nos describen una figura de mármol verde traida de Siria que se colocó en la alcoba del sultan sobre doce figuras de oro bermejo, y otras que vertian las aguas en los estanques; pero si bien esto nos indica el lujo de la mansion, nunca podremos asignar por ello al arte escultórico un lugar preeminente.

La mezquita de Azahra era otro de los edificios descritos con entusiasmo: el alminar de eincuenta codos de alto, los arcos de lintel, los calados, mosáicos y cristales de colores como los del santuario de la catedral citada, daban á este templo un particular encanto.



Y si nada podemos analizar de estos perdidos monumentos ¿qué podriamos decir de esos régios alcázares sembrados á la orilla del Guadalquivir sobre los cimientos de los elevados por los Godos y surtidos por las aguas del rio, cuyos restos se vieron en la Albolafía? Cuenta Almacari que el rey moro de la fortaleza de Almodóvar descubrió el palacio romano, que creemos estaria cerca de la fortaleza cuadrada de Don Alfonso XI, quizá el sitio que ocupaba el palacio de Teodofredo; pero hé aquí lo que dijo Ibn-Bashkuwal: «Entre las puertas de este palacio que Dios Omnipotente abrió para reparacion de las injurias, auxilio de los oprimidos y declaracion de justas sentencias, es la principal una sobre la cual campea un terrado saliente sin igual en el mundo; esta puerta abre paso al alcázar y tiene sus hojas revestidas de hierro con un anillo de bronce de labor esquisita en figura de hombre con la boca abierta, obra que trajo de Narbona un Califa. En la misma fachada hay otra puerta para los jardines, y al otro lado un terrado de donde se mira el Guadalquivir, y dos mezquitas famosas por sus muchos milagros... Las puertas tercera y cuarta, nombradas del Rio y de Cória, daban salida hácia el Norte. La quinta y última, denominada de la Mezquita Mayor, era por donde salian los Califas cuando iban los viernes á la azala, cuyo tránsito se cubria todo de alfombras.»

No nos atrevemos á fantasear mas sobre la antigua Córdoba. Recomendamos solo algunos vestigios mudejares que se encuentran en sus antiguas casas solariegas, donde descuella mas la influencia cristiana que la islamita, y las puertas y torres de los templos árabe-góticos, y románicos que participan siempre de las influencias bizantinas, como el ejemplar que damos arriba.

## ARTES É INDUSTRIAS.

Al considerar el aspecto de las habitaciones modernas en la generalidad de los casos, y las comodidades que contienen, aun con el lujo y belleza de los muebles y objetos de que nos servimos, se nota bien pronto que la España del siglo XIX tiene mucho que envidiar á la España de la Edad Media y del Renacimiento. En todos los reinos que la dividian se hallan portentosos vestigios de grandeza y civilizacion. Millares de casas hay esparcidas en esas antiguas capitales conservando tan ricos detalles de su construccion y tan bellas obras de ornato ámpliamente prodigadas, que su número excede á las que en nuestro siglo se fabrican con descomunales proporciones. Veamos los ejemplos en los techos de maderas finas, embutidos y ensamblados que contamos en Córdoba, Granada, Sevilla y pueblos de menos importancia que no podrian hacerse hoy sin grandes dispendios. Estudiemos lo que costarian los enclaustrados de labores de talla, los mármoles de los estanques y columnas, las puertas enchapadas de complicados arabescos, y aunque todos estos detalles de arte no servian en verdad mas que para decorar un patio, un andito v una sala con dos alhamíes, que bastaban á la vida de aquellas gentes, su valor excederia del que hoy cuesta hacer lo mismo en igualdad de espacio y de necesidades. Una prueba de lo culto é ilustrado de aquella sociedad, es que jamás se halla un ornato, un detalle de madera, piedra y barro cocido, hecho por manos torpes en los que se faltase á las reglas clásicas de la exactitud, de la conveniencia, ni de la belleza, del modo cruel que se falta hoy con menosprecio del buen sentido y de las leves generales de la inteligencia. Verdad es tambien que aquellos antepasados que pudieron destruir tan colosal poderío, participaban del espíritu de civilizacion clásica, y es digno del mas detenido estudio cuanto hacian y fabricaban, siendo muy raras entre sus obras las señales de la ignorancia, de la decadencia y de la miseria. mientras el arte florecia y con él la sociedad elevaba el sentimiento de su fuerza y de su prestigio. Veamos desapasionadamente si en la época en que vivimos hay en el arte que nos es propio y característico este sentimiento práctico de la belleza, que hace una necesidad imperiosa del lujo, y del ejercicio de las obras ingeniosas del entendimiento humano. El arte hoy no tiene conciencia de su mision y entonces la tenia; y entiéndase que hablamos de nuestro país, porque bien admiramos el genio de estos grandes pueblos civilizadores que tienen su carácter y su vida consecuente con un estado social que se explica y se razona: en ellos hay lo que referimos de aquellas dominaciones que pasaron; la obra, el libro, la industria, el monumento, la religion, la ciencia, todo obedece á un principio levantado y progresivo, al buen sentido que adornó por carácter propio con mas ó menos gusto; pero nunca haciendo barbarismos, chocarrerías, formas ó ideas insensatas, como se ven entre los pueblos que decaen ó viven en la inconsecuencia de su genio y de su valer.

La industria de la cerámica, por el estrecho contacto que tiene con las bellas artes, merece una mencion especial. Sin que olvidemos el gran desarrollo que adquirió luego, tiene en la época del Califato una patente demostracion de su existencia. Los pedazos de jarro de un metro de altura, hallados en Córdoba, son de arcilla de color y con labores de bajo relieve, en las que se nota el gusto de la primera época. En uno hemos visto el bizantino con acantos y cabezas de bichos fabulosos, que demuestra una época mas rica en ideas y en tradiciones orientales. Aquellos vasos no tienen esmaltes de los ricos colores que se vieron mas tarde; están cubiertos de verde y blanco, y muchos hay de barro solo, aunque de forma elegante, muy parecida al vaso etrusco de la decadencia.

No se hallaba en ninguna parte de Europa tan adelantado el trabajo de alfarería como en España, ni le iba en zaga al de Oriente; si se coleccionan los tiestos de jarros cordobeses y toledanos, de cuyos fragmentos se pueden hoy deducir los pedazos que les faltan, se halla un adelanto marcadísimo que continúa en los esmaltes dorados de Valencia y Málaga, y termina en la combinacion de colores y reflejo metálico espléndidamente aplicados en los vasos fabricados hácia el siglo XIV: no podemos abrigar ninguna duda sobre esto cuando hemos visto escombros de alfarerías antiguas donde

se hallan fragmentos de este género de industria.

De las últimas obras de cerámica no se hallan semejantes en ninguna parte. Bien puede deducirse que el desarrollo de tan interesante industria, fué obra española; que los auxilios recibidos del conocimiento de las propiedades colorantes de las tierras y sus fundentes, para producir sus barnices opacos, la armonía, hasta de las medias tintas, no fué descubrimiento posterior al siglo XV, sino que con suma habilidad un tanto mecánica, se produjo en los jarros de la Alhambra ese efecto artístico que tanta sorpresa causó cuando Bernardo Pallissy hizo sus primeros combinados esmaltes. Y aunque esta industria radicaba de los Asirios y Egipcios, y era noble entre los Judíos como símbolo de la potestad que hace del barro una forma ó cuerpo, sabido es que este arte se perdió en la ruina del imperio de Occidente, y su reaparicion se debió á los Árabes de España y de Mallorca.

Hacian con loza ordinaria candiles de diversas figuras, semejantes á los que usaban los romanos; pero en ocasiones tenian lámparas de metal labradas á buril ó á realce con preciosos arabescos finamente acabados, de uno y de muchos mecheros, que colocaban unas veces en nichitos hechos en la pared y otras en lámparas de un platillo calado y tres cadenas de donde pendia aquel (1) ó sobre un pié como nuestros candelabros, mas ó menos decorado, y de bronce, ó

<sup>(</sup>t) La Comision de Monumentos de Granada ha hallado algunos ejemplares.

dentro de un farol de metal ó maderas con calados y cristales ó telas trasparentes.

Tenemos á la vista fragmentos de jarros cuya composicion artística no desmerece nada de la de los griegos, de los ricos y engalanados del Renacimiento, de los de Beauvais del siglo XII, y en esbeltez ganan á los antiguos de china japonesa que se conocieron en el continente á mediados del siglo XV.

El trabajo de los mosáicos hechos de pequeñas piezas unidas formando una superficie perfectamente plana que no ha llegado á imitarse en nuestros dias, constituyó una industria sin ejemplo, que al continuarse despues de la expulsion de los moriscos, se convirtió en hacer azulejos de labor grosera sin ensambles ni finura. Las labores de tierra cocida para resistir la influencia atmósferica, se hacian por los árabes matizadas de barnices de colores hermosos que todavia se ven en las puertas de las ciudades y palacios, y los ladrillos cortados para labrar las fachadas buscando arcillas de diversos tonos, fueron siempre la obra mas ingeniosa y delicada con que ornaron todas sus construcciones.

En cuanto á la orfebreria de aquel primer período, es completamente bizantina y superior al trabajo que se ve en las coronas de los Monarcas visigodos. En este arte, tan antiguo como el descubrimiento de los preciosos metales que se encuentran puros en la naturaleza, no se halla, sin embargo, mas que un fiel reflejo de las obras mas bellas del Imperio de Oriente. Con tal base esta industria no podia menos de desarrollarse extraordinariamente, y en Córdoba los tiradores de oro consiguieron antes de 1350, cuando la Italia dió los experimentos provechosos sobre su tenacidad, hacer planchas de cada grano para cubrir 56 pulgadas cuadradas, é hilar delgados alambres, con los que hacian preciosas filigranas, tan bellas como las que hoy nos traen de Alemania, donde esta industria prospera mas que en parte alguna. Hemos visto ejemplares del siglo X que se han hallado en un sepulcro cerca de Almería, semejantes á los que existen en el Museo

Arqueológico Nacional: son unas arracadas admirablemente hechas de hilo de oro, y además collares del mismo género; los brazaletes de realce con labores bizantinas é inscripciones africanas, demuestran cuanto se habia adelantado en los dos primeros siglos; notándose en las planchas de cobre que se hallaron en unas ruinas cerca de Granada el cincelado



Pebetero árabe.

de letras y adornos, y en un pebetero de plata y laton, incrustaciones rebatidas de ambos metales, no inferiores á las que se hicieron en Italia cuatro siglos despues. La aplicacion de los esmaltes sobre oro y plata aparece especialmente en los tiempos de la dinastía Naserita, pues aunque en Sevilla y Córdoba ya se conocian medios para combinar materias cristalinas con los metales, existen despues ejemplos de haber incrustado pedacitos cuadrados y triangulares, á manera de ladrillos finísimos de cristal ó piedras artificiales en el fondo de los relieves de plata ú oro, cuyo delicado trabajo no nos cansamos de admirar todavia.

La espada que se conserva en Generalife tiene una preciosa empuñadura con este trabajo, superior en nuestro juicio á otros que se pueden ver en la Real Armeria y en los museos extranjeros. El acero de sus armas de temple proverbial, no solo fabricado en Toledo sino en muchas ciudades andaluzas no se ha hecho mejor despues, y los cincelados sobre esta dura materia de los cascos ó almofares y capacetes, hebillas, estribos, etc., que de vez en cuando se descubren, prueban bien los adelantos de este difícil arte, ejecutado con menos elementos mecánicos que los que hoy poseemos. La cerrajería nos ha dejado dos rarísimas arcas de hierro para conservar caudales, que se conservaban en la Alhambra, las cuales ostentan un complicado sistema de cerradura tan difícil como ingenioso. Sin los cilindros ni otros aparatos de la mecánica moderna, estiraban chapas delgadas y tan iguales de grueso como hechas con aquellos artefactos.



El bronce se fundia en piezas de bastante magnitud, haciendo esculturas de grandes dimensiones, formas humanas y animales perfectamente modelados al estilo: hemos visto una sin repasar con las limas ni buriles, y con la tersura de las mejores estatuas modernas, cuyo arte es sabido que ofrece muchísimas dificultades de elaboracion que no han llegado á salvarse, para reproducir absolutamente la finura del modelo. Los utensilios de este metal que se dedicaban á los usos ordinarios, están por regla general bien vaciados y en mas de uno hemos visto inscripciones con caracteres limpios y hermosos, alternando con labores de hojas y espirales perfectamente fundidas.



Armas árabes del tiempo de Cárlos V.

Al mismo tiempo que en Sicilia se hiló en España la seda por los Árabes; pero con la diferencia, de que los vestidos de las mujeres eran despues bordados de esta hebra, con el mismo aprecio que si los hubieran hecho de hilo de plata. Aparece además, segun Haidn, que en 780 cambiaban los Árabes de España con los Francos, tejidos y bordados de sedas que Carlomagno envió á Offa como una demostracion del progreso de aquella época, y que ya en el califato se cubrian los divanes de sedas listadas de diversos colores, las

mezclaban á la lana que se criaba finísima, y vendian las telas á los cristianos con las cuales se vestian estos y las ostentaban como objetos de lujo. Los corpiños ó jubones de fustan con cinturones de cuero labrado, bordados de colores y fileteados de oro, los caftanes de seda verdes, blancos ó encarnados, los caireles y el acamuz del mismo tejido, eran parte de los hermosos trajes que desde el siglo XI se usaron por todas las clases de la sociedad. Lo mismo diremos de los chamelotes que llevaban las mujeres, cubiertos de rica pasamanería de seda, trenzas y bordados, y las tocas y mantos de lana y seda, cuyas reminiscencias han llegado hasta nuestros dias despues de mil años.

Los muebles se construian con suma habilidad como obras de paciencia, donde se prodigaba el embutido de nácar v concha con taraceas de metales preciosos, hasta tal punto, que en algunos de ellos se empleaba uno ó mas años de manufactura prolija v delicada, si se quiere poco artística, pero por demás ingeniosa; pues se han hallado algunos de ellos compuestos de millones de piececitas combinadas segun los colores de su materia, y si bien estos son demasiado lujosos por el tiempo que en ellos se empleaba, los mas modestos y económicos que hemos visto, superaban en la forma á los que usan hoy las clases humildes de la sociedad. Laboreados paños en los techos, albanecares de bien distribuidas ajaracas para los nichos y reclinatorios de los libros, no pueden mejorarse por la exactitud de sus nudos y ataires amedinados, cuya clase de obra se usó hasta el siglo XVII con notable perfeccion en los artesonados que se denominaban maomares, y en una multitud de escritorios y cofres que pertenecen á la época del Renacimiento, empleados en las oficinas de los cenobios cristianos.

La aplicacion de los cueros llamados tafiletes y cordobanes por el lugar de su procedencia, era muy comun, tanto para el vestido como para los arneses y asientos de los divanes, y España puede gloriarse de haber heredado esta industria en tal perfeccion que sus productos no se vieron mejores ni á mayor altura, en la primera exposicion de Lóndres, año 1851, donde fueron premiados y atrajeron la admiracion de las gentes. Los finos punteados de admirable igualdad sobre labores superpuestas, hechos á la mano y de un modo rudimentario, dan á estas obras un hermoso aspecto, que se halla tambien en las monturas usadas en el siglo XVI, y cuya labor pasó á otros pueblos que la abandonaron. Se aplicaban tambien á revestir las paredes dándoles realce ó medio relieve y dorando las superficies bajas no de otro modo que como se hacen hoy los adornos en las pastas de los libros. Hemos hallado pedazos de estos cueros que revelaban una industria muy generalizada y sobresaliente.

Fabricaban papel de algodon, y teñian los tejidos de brillantes colores tan permanentes, que los trapos y banderas de lana y seda hallados recientemente en la Alpujarra conservan sus colores como si acabaran de ser aplicados: hemos visto un cambuj ó velo que debia tenderse sobre los almadraques el cual no pudo tejerse mas que por los medios puestos despues en práctica en los Gobelinos. Por fin, la palma, la pita, el esparto se dedicaban á cubrir los suelos y basamentos de las casas mas pobres, y se hacian de estas plantas mil objetos

útiles mejor labrados que los que hoy se ejecutan.

Los sastres, alfayates, abundaban en España como profesion lujosa enlazada íntimamente con los tejedores y mercaderes de telas, y como hoy en Fez se fabricaban los trajes hermosos que ponian á la venta en los escaparates. Solamente pierde importancia este oficio á la vista del legislador que predicaba continuamente la modestia, hasta el punto que, como dice Ben-Jaldum, existia la prescripcion de purificarse arrojando los vestidos cosidos y punteados, en cuyo trabajo tan notables eran, y ciñéndose el cuerpo de una tela que no tuviera costuras, para evitar adornos, cuya recomendacion obligó á los mas piadosos á envolver el cuerpo en una larga tela blanca ó rayada de diez y veinte metros de largo.

Dicen autores musulmanes, cuyos escritos se han traducido en los últimos veinte años á muchos idiomas, que fué tal el desarrollo que tomaron las artes del librero, encuadernador y escribano, por ser las tres el medio de difundir la civilización. que se dedicaban á ellas todas las clases mas ilustradas de la sociedad, llegando á ser noble el ejercicio de las profesiones citadas; y tal estado de desarrollo alcanzaron, que llegó á no bastar el pergamino que se preparaba, obligando su escasez à que decretara Alfadi Yahya el uso obligatorio del papel, que entonces se aplicaba muy poco. Y como parte industrial se dió á la forma de los caracteres de letra tal importancia, que los libros hallados en los desvanes de los edificios ruinosos, tienen una escritura tan perfecta, que es solo comparable á los tipos limados de la imprenta. Cítase á Bagdad como el centro civilizador donde la escritura y tipos tomaron mas sencillez alejándose de las formas primitivas que tuvieron en Cufa; pero modificados en Egipto donde perdieron algo de la claridad y belleza que se les dió en Yrac, pasaron á Africa perdiendo exactitud y elegancia, hasta que los árabes españoles hechos independientes y adoptando costumbres dulces y tranquilas, llenaron los aposentos de libros; y cuantos tuvieron ingenio y buenas costumbres, como dice el docto Cateb El Bagadi, se hicieron escritores y libreros, cuyo número en Córdoba llegó á exceder de veinte

Formaban como en el resto de Europa por aquel tiempo los constructores de edificios, entre los árabes de España, sociedades que guardaban sus secretos científicos y sus trazerías geométricas para el exclusivo dominio de los atiliados en estas artes, que utilizan los hombres mas toscos y atrasados al lado de los mas ingeniosos, despreocupados é instruidos. De aquí procedia el uso de unas mismas combinaciones y ornatos para determinadas formas y medidas, y la razon de hallarse siempre arabescos exclusivamente aplicados á construcciones religiosas, á las militares y á las del Harem. Los arcos de herradura con las dovelas resaltadas, se emplearon únicamente en los lugares destinados á la oracion, así como los mocarabes de colgantes no se pusieron nunca en las al-

jamas andaluzas (1). Preceptos todos que á semejanza de los sacerdotes Caldeos, explotadores tambien de estas artes, venian de una especie de gremio masónico que enviaba sus artífices á diversos Estados y que no permitian otros usos y otras alegorías que las tratadas en sus conciliábulos. Ellos, como los alemanes cuando la construccion de las famosas catedrales cubiertas de figuras emblemáticas y burlonas, se excedieron tambien en España de los preceptos religiosos, pintando murallas y labrando figuras, cuyas obras se ejecutaban por los mismos alarifes como trabajos constructivos en imitacion del arte Asirio.

Esas sociedades poseian un caudal de trazados de ensambladuras para techos; otro de comarraxias para las bóvedas, y de alicatados para sus estucos, los cuales constituian su fortuna; por esta razon se distinguen las labores hechas en los diferentes reinos, y no cabe confundir las obras de los alcázares sevillanos con las de Toledo ó Granada (2) como frecuentemente se verifica por los modernos escritores.

Es curioso lo que dice el notabilísimo escritor árabe Ben-Jaldum sobre la manera de construir de los árabes en la generalidad de los casos; pues en otros imitaron las sillerías y corte de piedras de los romanos, en bóvedas y fuertes muros exteriores. Hé aquí el párrafo:

«El arte de edificar se divide en varios ramos, uno consiste en hacer muros de piedra tallada, ó ladrillos cimentados con cal y arcilla (5)...... y otro consiste en formar muros con arcilla solamente. Se sirven para esto de dos planchas de madera cuya longitud varia segun los usos locales; pero en general son sus dimensiones de cuatro codos, y se colocan sobre fundamentos ya preparados, espaciándolas segun la anchura que el artífice cree necesaria. Se sujetan por medio de

<sup>(1)</sup> Esto se confirma en Córdoba, Toledo y Granada donde los restos de mezquitas y sinagogas son siempre del estilo que se extendió por el Egipto à África, ó por el imperiogriego, rara vez la tradicion persa.

<sup>(2)</sup> Las obras del rey Don Pedro en Sevilla no pudieron ser nunca toledanas; las que se llevaron en forma de originales de Granada y Córdoba son muy patentes.

<sup>(3)</sup> La arcilla arenosa era usada en lugar de arena lavada.

aprietan con pisones......

Y mas adelante dice, que los magistrados acuden á los arquitectos cuando se trata de edificios, en las particiones de fincas, en las alineaciones, reparto de aguas, fortaleza de muros exteriores, etc., etc., como en los tiempos de las ordenanzas del siglo XVI; cuyo adelanto existió siempre entre los árabes de Andalucía.

Seriamos interminables en la enumeracion de manufacturas y en los oficios mecánicos y perfectos. Pero tales adelan-

<sup>(</sup>i) El autor se ha olvidado decir que cuando se extienden la tierra y cal para formar el muro, se hace á lechos, procurando que esta última vaya á la superficie de la pared.

tos, tan pasmosas obras de la civilizacion agarena, tenian y aun tienen entre nosotros sistemáticos impugnadores. Hay una escuela, ó una doctrina intolerante que busca afanosa en la civilizacion romana y gótica los gérmenes de nuestra grandeza pasada; esa escuela y esa doctrina no hallan nada nuevo, grande ni original, preciso es decirlo, en el contacto de ese mundo oriental que se trasplantó á nuestras tierras con todas las pasmosas irradiaciones de su espíritu y de su

inteligencia.

¿Y por qué con la brillante erudicion de esos investigadores no se ha hecho antes la luz que ha venido despues á deslumbrarnos arrojada por mas imparciales y generosos escritores extranjeros? Porque en España se ha rechazado la herencia que no legó el cristianismo de nuestros abuelos; porque nos dominaron y están aun frescas las heridas; y porque sostuvimos el ciego exclusivismo de una filosofía intolerante, con la que aprendimos á ver en los que no pensaban como nosotros solo hombres dignos de humillacion y desprecio. Todavia no han llegado á ser verídicos para los fanáticos escudriñadores los datos y relaciones que sobre geografía é historia descriptiva nos han legado los escritores. árabes; cien textos afirmativos de un caso especial cualquiera, de origen mahometano, se desechan inconsideradamente por admitir los argumentos de uno de tantos falsos cronicones que plagaron la literatura con sus fanáticas perturbaciones históricas (1).

¿Se supondrá que queremos preferir aquella civilizacion á la cristiana? ¿Cómo lo habiamos de hacer ni pensar? Aquella se eclipsa y no pasa adelante; ésta vive todavia y es el alma de las grandezas que vemos en todas partes; pero no comprendemos que al exhumar los orígenes de la civilizacion goda podamos ir á otra parte que al gentilismo ó paganismo, y que no habiendo otra línea de paso para las ciencias y para las artes de entonces, se deseche éste que nos ofrece tan

<sup>(1)</sup> Así ocurre en las indagaciones relativas á la situacion que ocupó la antigua lliberis.

rápido y tan seguro camino á las antiguas obras de la humanidad. No es al Corán á quien damos crédito, ni nos ofrece mas fe que los Vedas ó la doctrina del rev de Bactria; pero recibimos con emulacion los progresos de mil generaciones que han depositado sus adelantos en el arsenal de la industria y de las artes modernas. ¿Cómo olvidar que ocho siglos no habian de dejar menos huella entre nosotros que las transitorias invasiones de los pueblos bárbaros ó la violenta dominacion del gran pueblo que fué siempre extranjero en nuestra patria? Cuando descendamos á épocas menos lejanas y enseñemos con otros monumentos mas modernos de los tiempos árabes el desarrollo de las artes y la forma que éstas van modificando y como plegando á la naturaleza y esencia de nuestro carácter tradicional, veremos que de todas las civilizaciones, la oriental es la que ha dejado en España mas elementos de prosperidad y mas hondas impresiones en todos sus trabajos.

## ALCÁZAR DE SEVILLA.

Cuando llega el período medio de la dominacion árabe y nos alejamos de Córdoba, difícilmente podremos encontrar ejemplares de un estilo de transicion mas definido que los de este Alcázar. Preocupados con la idea de hallar en cada edad un monumento y un pueblo para cada una de las grandes trasformaciones históricas, hemos olvidado que sin salir de Córdoba ó de Sevilla nos encontramos rodeados de obras que alcanzan una cronología de cinco siglos á lo menos; en cuyo tiempo el arte tomó tan diversos y extraños caracteres, que fácilmente se nota el síntoma de progresivo desarrollo que, como todo lo grande y trascendente, habia de presentar para adquirir la influencia que aun conserva en el presente siglo.

En Córdoba teniamos ejemplos para demostrar el adelanto de aquella civilizacion que sucumbió con el califato; pero sin duda es mas cómodo y mas oportuno visitar los alcázares donde se encuentra cuanto lujo v fantasía puede crearse en un tiempo determinado, y el de Sevilla produce en nuestro ánimo un encanto especial, reminiscencia sublime de antiguas y profundísimas trasformaciones sociales ó de inolvidables acontecimientos, que no puede separar de nuestra mente mas que el aspecto anti-artístico de la malhadada restauracion, que un afan poco ilustrado de ver el edificio deslumbrante de colores y oro ha podido llevar á cabo, con descuido de los preceptos arqueológicos mas vulgares. En tiempo oportuno intentaremos probar cuanto pierden las obras que se restauran sin aquellos preceptos, y citaremos los puntos donde hallamos los defectos que todo el mundo lamenta.

El Alcázar de Sevilla no es una obra clásica, ni aparece hoy á nosotros con ese sello de originalidad y de indeleble carácter que acusan las obras antiguas como el Partenon, y las modernas como el Escorial. En aquellas por su espléndida sencillez y en éstas por extrema prodigalidad de dimensiones y de taciturna grandeza, la idea que los creara produjo el ambiente que en ellos se respira; pero en el alcázar de Yacub Yusuf ha desaparecido el prestigio de una generacion heróica y ha venido á representarse en él la existencia de los cristianos Reves que lo vivieron, y que lo enriquecieron con las mil páginas de nuestra gloriosa historia. Los Almohades, que imprimieron en él sus mas puros recuerdos africanos en 1181 y Jalubí, que seguramente habia seguido á Almehdí en la conquista de África, dejaron en sus muros trazerías romanas cogidas en las ruinas de los pueblos dominados. San Fernando, que lo conquistó, Don Pedro I, que lo reconstruyó, Don Juan II, que restauró los mas preciosos salones, los Reves Católicos, que hicieron construir en su recinto oratorios y estancias, Cárlos V que añadió mas de la mitad con el estilo modulado de esa época renaciente y sublime para el arte moderno; Felipe III y Felipe V, ensanchándolo mas todavia por encima de algunos desenterrados cimientos de los edificios que lo rodeaban, todos y otros muchos de los príncipes y magnates que lo habitaron durante seis siglos, modificaron de tal modo su primitiva construccion, que va en el dia está muy léjos de ser el monumento del arte oriental, por mas que lo hallemos cubierto de hermosos arabescos en muchos parajes y engalanado con los mas vistosos artesones y almocarbes.

Lo que han construido tan distintas generaciones en ese Alcázar, le ha hecho perder su carácter mahometano. Convertido en una de esas antiguas casas de señorío pertenecientes á épocas mas modernas, no se ven en él las salas voluptuosas del harem, ni el retiro silencioso para las oraciones, ni los baños, ni los estanques, ni los fuertes baluartes sobre que rdebian apoyarse las galerías que por los adarves comunica-

ban con ricas algufias labradas en el fondo de los cuadrados torreones. No es que aquí el arte árabe revistiera formas distintas de las que se ven en el resto de España, no: porque nunca los palacios fueron construidos léjos de los murados recintos; antes bien los formaron sobre éstos y los unificaron hasta sacrificar la decoracion exterior á los trabajos de fortificación y defensa. Si hay signos de grandeza cuando nos acercamos á él, no hay que buscarla en su estructura, sino en los cien remiendos y adiciones que ha experimentado, y en las sólidas paredes de los palacios del Emperador, dominando los restos pulverizados de esos castillos que, gracias á sus venerables almenas, protestan siempre de la glacial indiferencia con que han pasado sobre ellos altivas generaciones. Y si por un lado no ofrece duda que este sea el viejo muro ó la antigua y destrozada torre, por otro no encuentra el viajero sediento de las impresiones que dejara el mundo pasado, mas que esos cuadrados recintos, los cenadores y salas rectangulares de las casas del siglo XVI; nada majestuoso como la Giralda; nada, en fin, esencialmente oriental como la mezquita que hemos visitado; nada fantástico y pintoresco como los Alcázares granadinos. En él, solo se ve la crónica de un arte manejado por mil artífices que obedecen á diversas creencias; y mas representa el efecto de un juego de niños apoderados del local donde se guardaban las obras de sus sábios abuelos, que la concepcion apasionada de aquellos terribles agarenos que invadieron en cincuenta años la mitad de la tierra.

Así, pues, hay que desdeñar ese cúmulo de construcciones, portales y pasadizos sin concierto que se encuentra antes de la puerta del Alcázar, y fijarnos en esta primera joya de la diadema, como la apellida un conocido poeta sevillano. Es indudable que hay en la composicion de toda esa portada un orígen árabe, y que toda la parte superior, desde el friso de la inscripcion gótica, es puramente mahometana, segun el estilo pérsico muy usado en los pórticos de las mezquitas del primer período, en Asia. Sus dos resaltos ó pilastras en toda

la altura, y los encuadrados de labor en la parte baja son propios del árabe; pero los balcones con arcos y columnas bizantinas, capiteles romanos, curvas redondas y gangreladas y linteles en los huecos con recortes góticos, son indicios de que la reconstruccion hecha en tiempo de Don Pedro y las restauraciones posteriores, no han cambiado por completo pero sí han modificado su primera forma. Para nosotros hay en el conjunto pureza y conservacion de su antiguo trazado y algo mas de lo que han hallado algunos críticos ateniéndose á la inscripcion: otras obras existen, penetrando en el palacio, menos árabes que ésta. Los escudos y leones entrelazados á los adornos no son nunca parte integrante de su ornato; pues bien puede observarse que para colocarlos debieron sacar motes y escudos mahometanos que llenaban estos pequeños espacios.



Pero pasando esta puerta cuadrada, forma que recuerda al Egipto y que principia á verse cuando va entrando en desuso el arco de herradura, nos hallamos en el principal patio del Alcázar, dando un rodeo para evitar que desde la calle se vea el interior, el cual ya nos ofrece un conjunto extravagante de líneas que debemos comparar con las del arte pagano y gótico. Las columnas pareadas de los claustros, los cubos anovados sobre los capiteles que principian á indicarse y que luego se prolongan hasta recoger los apovos de frisos, cornisas ó aleros de alfarges; los capiteles con volutas y hojas, pero despegándose por la parte superior mediante un molduron, escocia ancha que mas tarde domina en la Alhambra: arriba una cornisa que no puede mirarse con tranquilidad, bajo un antepecho comun, y un corredor como el de cualquier edificio, descomponen toda posible armonía. En sus detalles (1) se nota la hoja picada con globulitos de los de la capilla de Villaviciosa, las piñas y hojas anchas laboreadas con menudas venas de procedencia bizantina, los fondos cruzados y grecas finísimas, y por último, basamentos de alicatados muy hermosos, que han sido copiados de monumentos construidos á principios del siglo XIV. Raro conjunto que recuerda las obras moriscas de Fez, principalmente en los arcos lobulados; pero que se olvida muy pronto en la forma apuntada, ogival, y en la semicircular de jambas prolongadas que acusan los grandes y centrales arcos de los cenadores. En Marruecos, Túnez, Cairo, Bagdad, en todo el mundo recorrido por los Árabes, se hallan cosas semejantes á las muy repetidas del Alcázar de Sevilla, y precisamente por esta confusion es por lo que carece del acento clásico que hemos indicado, y le asignamos el carácter de transicion, aunque del mas remoto período; pues es preciso distinguir en él lo

<sup>(1)</sup> En las últimas obras hechas en este Aleázar, hasta ha llegado à cometerse el absur do de colocar inscripciones árabes á la inversa ó al revés, como se ven en este patio.

que le ha sido agregado en diversas épocas para adornarlo ó embellecerlo sin inteligencia ni gusto (1).

¿Qué otra cosa significa, que en el patio llamado de *Las Muñecas* se vean ornatos finísimos empleados de cualquier modo por las últimas restauraciones, procedentes del Palacio Árabe de Granada, traidos aquí para colocarlos sin criterio, y haciendo armonía con otros que corresponden á la infancia de este arte? Y lo mismo que se ha hecho ahora en este Alcázar se ha venido haciendo desde la conquista; vicio de que se ha librado la Alhambra, porque como aquel monumento no sufrió la gran trasformacion que á este le hizo experimentar Don Pedro I de Castilla para arreglarlo á las comodidades de la córte cristiana, no se ha visto expuesto á ser habitado frecuentemente por elevados personajes que han dispuesto de gruesas sumas para reconstruirlo á su capricho.

Los trabajos amedinados de los techos son magníficos, porque en ellos principia á comprenderse cuanto el arte cristiano dió de majestad y grandeza, á esas complicadas y minuciosas ensambladuras de los edificios mas genuinamente musulmanes, cuando en los templos se principiaban á hacer ricas cubiertas de tirantes ó *alfardas* caladas, con hornacinas, cúpulas ó *almizates*, figurando rombos, estrellas y florones de lazos, cuyo hermoso trabajo no ha tenido rival nunca ni aun en las techumbres góticas de los edificios bretones del siglo IX; no es, pues, extraño que aquí hallemos ejemplares mas hermosos que en otros edificios, cuando las bóvedas de colgantes de pequeñas estalactitas no habian tomado su completo desarrollo y las trazerías de las puertas, siempre espléndidas de labor é incrustaciones, brillaban en este Palacio,

<sup>(2)</sup> En prueba de la falta de criterio artistico que preside en muchos casos, conviene citar que hemos visto en los archivos del Patrimonio Real documentos que se ocupan de haber remitido à Sevilla, à peticion del Alcaide de su Alcázar, varios arabescos de los mejores, que habia este pedido para la restauracion que se verificaba entonces. Despues hemos visto colocados estos ornatos de diversas épocas y estilo en las paredes del citado Alcázar.

realzándolo extraordinariamente (1). Nótase aquí, que cuando los techos van teniendo cierta magnificencia y lujo, menos clasicismo se advierte en la decoracion; y como en Fez, se cubren las paredes de tapices en vez de realces de vesería, y entonces se emplea mas lujo en cornisamentos, anchos frisos, bóvedas, linteles y coronaciones, mientras quedan lisas las paredes, como en las construcciones mozárabes. Habia por consiguiente una mezcla de géneros, y tal confusion de ideas, que en ninguna parte se ven como aquí las ventanitas caladas de forma cuadrangular, interrumpiendo las líneas generales de la decoracion; y en otros casos muros tapizados de arabescos, tendidos como tiras ó retazos de alfombras ó mantas de vivísimos colores que interceptan los grandes paños, produciendo un general aspecto, rico y variado, pero nada sencillo razonado y elegante, que son las condiciones propias del arte en las épocas de mayor cultura.

Recorriendo este Alcázar no se ve otra cosa mas que la continuacion de salas cuadradas que se repiten casi con iguales formas y dimensiones, y solo varian algunas veces en la composicion de las trazerías de los arabescos; estancias sin abrigo, sacrificada en ellas la comodidad á la simetría y alineacion de las puertas en los ejes centrales, disposicion que no ha podido ser agradable en ningun tiempo. Llegamos á la principal tarbea, la mas suntuosa, compuesta desde su zócalo de azulejos hasta la faja de retratos de reyes cerca del anillo de la techumbre, de las mas clásicas líneas con recuadros y anchos frisos, cuya belleza sorprende, y cuyos dorados deslumbran; pero á poco que se reflexione se nota cuán extraña aparece esa línea horizontal de ventanitas á media decoracion, sin que inmediatamente sobre ellas no arranque la bó-

<sup>(1)</sup> Otro de los lamentables excesos de la restauracion hecha en el Alcázar de Sevilla, ha sido el de introducir adornos vaciados en yeso para completar las labores de madera que se habian perdido. Estos quebradizos y súcios remiendos, colocados en los cuerpos movibles de las puertas, producen fatal impresion en todo el que siente la pureza y propiedad con que deben elegirse los materiales de las restauraciones. Así como á nadie se le habria ocurrido recomponer con madera un objeto de bronce, tampoco puede admitirse reparar con yeso ornamentos de madera.

veda y cornisa; total altura del decorado que pudiera servir para dos salas, si se interceptase con otro suelo ó piso, pues esta clase de ventanitas debieran dar esa luz de arriba que se derrama un poco melancólica y tibia en todas las elevadas estancias moriscas.



## DESCRIPCION DEL PALACIO.

En el año 567 de la Egira, segun texto árabe, (que comenzó el 2 de Setiembre de 1171) se comenzó la obra de este Alcázar (1) por el Sultan Abn Yacub Yusuf, el cual construyó al mismo tiempo un puente sobre el rio Guadalquivir compuesto de barcas, y restauró las murallas. El mismo rey abasteció de aguas á Sevilla traidas del castillo de Chaber, en cuyas obras y otras muchas gastó sumas considerables. En el mismo texto hallamos que cerca de este alcázar construyó la novilísima Aljama que se terminó el mes de Dulhicha de aquel año; habiendo sido el primero que predicó en ella Abulcacin Abderrahman ben Gafir de Niebla. De cuyo dato se deduce que si se hicieron en Sevilla otros alcázares en mas antiguos tiempos debieron haber sido construidos en otros parajes y quizá sobre los vestigios romanos.

Por mas que se acierte en la fecha de 1555 á 1564 que se da á la reconstruccion de este Alcázar, no se ve en ét la huclla del género árabe granadino que por aquel tiempo levantaba el Patio de los Leones tan diverso en sú estructura y en la finura de sus ornatos.

El arte en Sevilla llevaba otro camino, era mas cristiano y no habia llegado á modificarse como en el reinado de los Ansares de Granada. ¡Cómo se distingue á primera vista el arabesco hecho en uno y en otro edificio! mas bizantino, mas tosco, menos simbólico, mas variado en Sevilla; las inscripciones cúficas, y los mosáicos mas ricos y complicados que los que se ven en Granada donde ni las columnas ni los capiteles, ni los gangrelados de los arcos, ni los aleros ni los techos, ni nada en suma, se parece á los de aquí.

<sup>(1)</sup> Cartas, pag. 138, traduccion de Thornberg.

Cualquiera que sea un poco práctico en el uso de estos ornamentos descubrirá en seguida que no son muy claras en el Palacio de Sevilla las huellas del arte árabe pérsico y primitivo, del mudejar y del renacimiento, por las mil trasformaciones á que dió lugar el capricho de los que lo habitaron.



Constituia este Alcázar en tiempo de los árabes un sistema de construcciones adosadas á las murallas y torres que circunvalaban la poblacion, las cuales no tenian la forma simétrica de las platas rectangulares que acusan los edificios del renacimiento. Tal como hoy se presenta nada tiene de los palacios de Egipto, de Siria ni mucho menos de los de África. Esos andenes levantados al lado unos de otros, dan á este edificio el aspecto de una casa cristiana del siglo XV; y en nuestro concepto solo merece su planta el nombre de árabe en la parte que abraza el Patio de las Doncellas, la Sala de Embajadores y los aposentos inmediatos á este. El resto está todo trastornado. Los Patios de Banderas y la Montería guian

hoy al de la fachada principal donde se ostenta el primer ejemplo de decoracion musulmana. En todos estos pasadizos no se revela el monumento mas que por vestigios de almenas, torres y murallas donde se abrian las primitivas puertas y donde los sultanes tenian aposentos para oir las querellas de sus súbditos, lo mismo que los reyes cristianos perpetuadores de esa antigua costumbre: y en el Patio citado de la Montería todavia se conserva un cuarto llamado de la Justicia donde todos los escritores suponen la celebracion de estas audiencias perpetuadas por los alcaides del tiempo de D. Enrique III. Del Patio Grande hemos ya mencionado esa hermosa portada que no descubre del gusto almohade puro, mas que su distribucion y trazados, mientras sus detalles han sido sacrificados á la influencia mudejar y gótica.

De aquí hasta el Patio de las *Doncellas* habia tres zaguanes interrumpidos por pasadizos que hacian la entrada difícil y misteriosa, pero de los cuales no quedan sino ligeros fragmentos. Ya hemos mencionado la impresion que produce este Patio en los que esperaban hallar los estanques, las fuentes y los anditos coronados de cúpulas y minaretes como los del Yemen; aquí no hay nada de aquella fantástica tradicion; solo un enclaustrado ornado de arcos á la usanza de los de Marruecos y los centrales mas arrogantes y esbeltos interrumpiendo los frisos nivelados de la primera cornisa.

El segundo cuerpo ó galería fué añadida á la antigua construccion y aditamento greco-romano de poca importancia; pero hermoso Patio si se atiende á todas las modificaciones de su estilo, y cuyos zocales ostentan preciosos alicatados de una admirable delicadeza. Marcadas puertas en sus frentes conducen al Salon de Cárlos V, de Embajadores, y á los del Caracol ó de D.ª María de Padilla.

La de Embajadores, sala cuadrada de solemne aspecto, con cuatro frentes compuestos de arcos elevados que cobijan ajimeces montados sobre columnas delgadas, y cuyos pequeños arcos tienen mas de medio círculo sin la forma característica de la herradura, curvatura de transicion descen-

dente. Los capiteles degenerados del greco romano; pero el gran arco decorativo de ajaracas, aunque de curva árabe, carece de los dos cuadrados de altura desde el suelo de la tarbea, perdiendo en ello galanura y elegancia. Los espacios triángulos ó enjutas no son originales, su labor está interrumpida lo mismo que los paños interiores de su frente ó arrabá donde se abren celosías como fugitivas del tímpano del ajimez. Un ancho friso de fingidas ventanas ó clarabovas se halla hermosamente tendido encima, y todavia mas alto una geométrica faja de almocarabes, y despues los añadidos arquitrabes y sostenes sobre que descansa la techumbre. Los basamentos de alicatados finos, las puertas de ensambladuras y toda la decoracion lujosamente iluminada por los colores y el oro prodigados hasta la exageracion. El cuerpo de retratos que guarnece arriba debió ser obra del siglo XVII en su mayor parte, lo mismo que los balcones impropios de la decoracion, que abrieron en sus paramentos.

No es aquí el tipo de las inscripciones africanas tan bello ni tan puro como el del Cuarto de Comareh de Granada, pero en cambio el carácter clásico del cúfico es en este alcázar mas uniforme y sencillo. Las labores de hojas, píñas, palmas y conchas se enlazan á las cintas y perfiles geométricos, adorno que no se ve despues del siglo XIII; y las ventanitas cuadrilongas sobre las puertas, y los cornisones é impostas románicas, y los recortes góticos, y los escudos de labores interrumpidas nos presentan este Palacio como la obra de muchas generaciones que carecian de la conciencia del arte.

El Patio de las Muñecas cuya obra parece la mas selecta y á la cual han dado en llamar granadina, es un cuadrilongo con un cenador abierto de arcos mas grandes y mas pequeños de buena simetría. Su ornamentacion es efectivamente de la aventajada época del arte muslímico; el repartimiento mas armónico, las curvas de los arcos aperaltadas y esbeltas como las del Patio de los Arrayanes de la Alhambra; los pilares cúbicos sobre los cimacios de los capiteles, la altura de las columnas casi igual á la de los arcos con la cornisa, y

si los antepechos del segundo cuerpo fueran celosías de madera y no hubieran cambiado de posicion las formas romboidales y los polígonos en las últimas restauraciones, este Patio seria un ejemplar perfecto del último período del árabe floreciente.

Hay despues una porcion de salas cuadradas en cuyos adornos se hallan mezclados detalles de pura fantasía, al estilo persa, enlazados de cresterías góticas y ornatos de puro renacimiento; y digna de notarse en todo el edificio es esa trasformacion constante de formas hasta las mas abigarradas, representando la historia del trabajo humano en períodos caracterizados por influencias estrañas y respetables.

Se halla este Alcázar lleno de recuerdos preciosos que no entran en el dominio de este estudio, los cuales le dan cierta importancia tradicional de sangre y de crueldades. Para alimentar la fantasía, visítense los que fueron baños de D.ª María de Padilla, los jardines, el estanque, las salas ó dormitorio del piso alto, con emblemas atribuidos á D. Pedro, y ornatos bizarros de todo género; la Sala del Príncipe y el Oratorio con mosáicos platerescos y rompimiento gótico, y una multitud de cuartos y pasadizos, con el patio semi mudejar del jardin del Leon y otros que los recuerdos engalanan, constituyendo un Palacio sin grande originalidad, pero embellecido con las obras de seis siglos de contínuo trabajo artístico. El incendio de 1762 acabó de cambiar su aspecto porque se quemaron techumbres artesonadas, comarrajias de alerce y ricas ebanisterías, cuyo desastre produjo en 1805 una modificacion en la entrada y cuartos advacentes, en el techo de la Sala de Embajadores, y en los departamentos que se llamaban del Caracol, del Yeso y del Príncipe; unido todo á las restauraciones que ya hemos mencionado de 1843 y á la tan novísima reparacion que cubrió de colores los antiguos vestigios árabes, restaurando las ensambladuras de maderas con vesones vaciados de los antiguos y privándolo del venerable aspecto de antigüedad que deben conservar á toda costa los monumentos.

## INSCRIPCIONES ÁRABES.

Rara es la inscripcion que en este monumento se ofrece al arqueólogo con un verdadero interés histórico ó literario, y ni esos fragmentos de los poemas ó casidas que hay repartidos en los muros de la Alhambra, se descubren en este Alcázar para reposar la vista y hablar á la inteligencia, refiriendo las heróicas hazañas de los caudillos y los primores de sus afiligranadas estancias. Aquí se leen el Corán con sus repetidas salutaciones, y alguna otra alabanza á D. Pedro en la que se han suprimido los nombres de los sultanes mahometanos y la palabra islamismo; pero conviene notar que la mayor parte de estas inscripciones son iguales á las empleadas en el Alcázar granadino, tantas veces traducidas, y seria tarea larga y enojosa acompañar á la descripcion artística la relacion cien veces repetida del mismo versículo, hallado en diferentes aposentos y otras tantas interrumpido por las manos torpes que tratando de reparar la fábrica sin conocer aquella antigua lengua, han llegado hasta á colocarlo al revés y con la letra hácia abajo; por lo que renunciamos á tan pesado relato, que el curioso hallará cumplido en libros especiales, ciñéndonos nosotros á una reseña breve.

En la fachada y puerta principal del Alcázar al rededor de ajimeces y otros parajes, se leen las suras y versículos co-

nocidos, como:

«Gloria á nuestro señor el Sultan.»

«La gloria eterna para Alá, el imperio perpétuo para Alá.»

«Salvacion permanente.» «Bendicion.»

«El reino á Dios, el poder á Dios, la gloria á Dios.»

«La felicidad y la paz y la gloria y la generosidad y la felicidad perpétua.»

«En la próspera fortuna es único este Palacio.»

Sigue el vestíbulo donde con poca diferencia se repiten los mismos conceptos variando los caracteres africanos en cúficos y vice versa. En el friso ó faja general alterna la siguiente:

«La felicidad y la prosperidad son beneficios del sustentador. (Dios).»

«Etc. etc.»

Y luego:

«Gloria á nuestro señor el Sultan D. Pedro. Sean magníficas sus victorias.»

En el Patio de las Doncellas tenemos próximamente las mismas salutaciones mencionadas, con poca variacion.

«Alabanza á Dios por los beneficios..... etc.»

Nótase en todas estas inscripciones ya publicadas, como hemos dicho (1), que aquí les han suprimido la palabra islamismo, lo que prueba que los artistas eran los mismos árabes que bajo el dominio cristiano aprovecharon sus fórmulas tradicionales borrando la parte religiosa del verso.

En un friso del mismo patio.

«Gloria á nuestro señor el Sultan D. Pedro, ayúdele Dios, hágale victorioso.»

«Etc., etc.»

Siguen una multitud de inscripciones sin importancia, donde se repite: «La felicidad, La alabanza, La grandeza, Dios es único, El cumplimiento de las esperanzas,» y esta mas digna de atencion: «Dios es único, Dios es eterno, no engendró ni fué engendrado ni tiene compañero alguno;» cuyo mote se encuentra tambien en Granada en la Puerta del Carbon con caracteres cúficos y demuestra que no pudo ser hecho bajo la dominacion cristiana por estar en completa oposicion con la religion del Crucificado, y por lo tanto que D. Pedro aprovechó la obra de Yusuf en cuanto pudo (2).

<sup>(1)</sup> Véanse las del libro de D. Emilio Lafuente Alcántara y se hallarán todas estas con el aditamento islamítico.

<sup>(2)</sup> Los artistas que supone el erudito Sr. Amador de los Rios, que vinieron de Toledo para construir este Alcázar no pudieron hacer en él mas que restauraciones y obras que lo trasformaron.

En todas partes se encuentra tambien «Solo Dios es vencedor» mote que usaron los Almoravides antes que los Nasaritas; en contradicción con lo que se ha creido hasta ahora.



En unas puertas que como todas las de este edificio han sufrido muchas restauraciones, se halla esta mas interesante levenda.

«Mandó el Sultan nuestro Señor engrandecido, elevado, D. Pedro Rey de Castilla y de Leon, perpetúe Dios su feliciSemejante al crepúsculo de la tarde y muy parecida al fulgor del crepúsculo de la aurora (es) esta obra en torno resplandeciente por sus colores brillantes y por la intensidad de su esplendor, del cual brota en abundancia la ventura para la ciudad dichosa en la que se levantaron los palacios, y estas mansiones que son para mi señor y dueño, único que da vida á su esplendor, el Sultan pio y severo quien lo mandó hacer en la ciudad de Sevilla con la ayuda de su intercesor para con Dios......» (africano) (1).

En la Sala de Embajadores se repiten las conocidas y en

la Cámara de la izquierda se lee:

«¡Oh entrada del aposento de nuevo resplandeciente y elevado; Señor de proteccion de magnificencia y virtudes!»

En el Gabinete de D.ª María de Padilla siguen fórmulas religiosas, laudatorios é invocaciones; lo mismo que en la Antesala de las Armas y Sala de los Príncipes, etc.

En el Patio de las Muñecas y en el arrabá del arco que da

paso á él se halla:

«No hay proteccion sino de Alá, en quien confio y á quien volveré.»

«Todo lo que poseeis procede de Dios.»

«Etc., etc.»

Y en el Patio de las Muñecas; (cúfica)

«¡Oh dueño incomparable nacido de estirpe régia, Protéjale,.....»

«Alabanza á Dios por sus beneficios:»

«Dios, mí rabí.»

<sup>1.</sup> Esta inscripcion, como todas las del Alcázar, las copiamos en nuestro último viaje á Sevilla en 1867. Otras muchas hemos comparado nosotros en el texto del libro de las inscripciones de Granada que publicó el malogrado Lafuente Alcántara.

En el dormitorio llamado de los Reyes Moros, entre otras conocidas aparece:

«¡Oh esclarecida morada nueva. Fué aumentado tu explendor dichoso por el brillo permanente de la mayor hermosura. Así escogido (donde) se celebran las fiestas Él (es) amparo y régulo de todo bien, manantial de beneficios y sustento del valor! Para tí.....»

Como dijimos al empezar este capítulo, serian interminables las repeticiones si continuásemos insertándolas; por lo que suspendemos el hacerlo, dadas las principales inscripciones, para ser menos molestos al lector.

## MURALLAS, PUERTAS, TORRES

OTROS MONUMENTOS.

Dificil tarea es la de indicar siquiera esa multitud de baluartes que la dominacion muslímica levantó en Sevilla sobre las ruinas fenicias y romanas, para defenderse, á falta de montañas, en sus dilatadas llanuras y á las orillas del rio mas caudaloso del Andaluz. Cuéntase la existencia de muchos palacios en sus al rededores de los cuales apenas existen ligeros vestigios, y que sirvieron de deleite y recreo á las diversas familias dinásticas que por conquista los heredaron; pero siempre aparece como morada principal, el que hoy se conserva, profundamente modificado desde que lo habitaron el rey D. Pedro y sucesores. Este se extendía ocupando un inmenso recinto que llegaba con sus jardines y muros defensivos hasta la torre del Oro, frente de la cual habia un puente de barcas perfectamente amarrado que mandó colocar Yacub en 567 de la Egira, y donde construyó una puerta llamada de Cheuhar desde la que bajaba al rio por medio de anchas gradas y muelles (1). El sitio designado en la crónica concuerda con los edificios modernos; pero no estará demás citar otros parages en corroboracion de aquel texto.

Varios historiadores refieren esta bella aventura:

«Paseándose un dia Almotacid en el Prado de Plata March-Afida situado en las márgenes del Guadalquivir, aconteció que la brisa rizó las aguas del rio, y Almotacid improvisó este verso:

«La brisa convirtió el agua en coraza.»

<sup>1)</sup> Cartas, pág. 138, texto árabe.

Rogado Abenamar para que añadiese el suyo y no encontrando una réplica instantáneamente, replicó una jóven del pueblo que se hallaba en la misma orilla:

«Coraza magnifica en un dia de combate si el agua en efecto se hubiese congelado.»



Torre del Oro.

«Maravillado de oir improvisar á una jóven mas pronto que Abenamar tan renombrado por su talento, Almotacid la miró con atencion, y herido de su hermosura, llamó á un eunuco que le seguia á este recreo, y le mandó llevase la improvisadora á su palacio, al cual se apresuró á volver. Cuando la jóven llegó á su presencia le preguntó quién era y cual su estado. Me llamo Romuiquia, porque soy esclava de Romuia, y en cuanto á mi profesion soy muletera, contestó.

¿Decidme, sois casada?

No, príncipe mio.

Tanto mejor, porque voy á compraros y á casarme con vos (1).»

El Alcázar se extendia á la orilla del rio hasta la Torre del Oro construida en el reinado de Yusuf Almotacid Ben-Annasir por un gobernador almohade nombrado Abulalá que mandaba en la poblacion; y la obra tomó el nombre de Borch Adahab (2) que ha conservado, así como se nombró Torre de la Plata la que habia cerca y dió nombre al prado donde ocurrió la aventura arriba contada, cuyo extenso paraje está dibujado en un plano antiquísimo de Sevilla (5) en el que se ve tambien la muralla de todo el recinto del Alcázar incluyendo la Puerta de Jerez, ó lo que es lo mismo, formando un triángulo desde la Plaza que en dicho plano se nombra del Palacio, siguiendo la línea al Postigo del Carbon lindante con la citada Torre de la Plata, hasta su extremo ó Torre del Oro, y volviendo despues por su espalda á la orilla del rio y fosos. La citada aventura de la Romuia indica que el Prado de la Plata estaba aquí; así como lo sucedido en ocasion del sitio de Sevilla por los Almoravides cuando Almotacid arrojó del patio del Alcázar á un escuadron de ellos que penetraron por sorpresa, combatiéndolos hasta la orilla del rio, donde los dispersó (4).

Circundada de gruesos muros cuya mitad se alzaba sobre los arenales del rio, y la otra parte ceñida de fosos que se llenaban con las aguas de aquel, contaba Sevilla á fines del

<sup>(1)</sup> Abbad, t. 11, pág. 151 y 152. Dozy, llist. des Musulmans d'Espagne, t. 11, pág. 139 y 140. Almacari se ocupa tambien de esta aventura. Ed Dugut, etc.

<sup>(2)</sup> Cartás, pág. 212, trad. de Thornberg.

<sup>(3)</sup> Urbium Praæ Ciprarum totius Mundi.

<sup>(4)</sup> Ibid, pág. 241.

siglo XVI numerosos vestigios árabes que han ido desapareciendo poco á poco; pero que el atento arqueólogo descubre sin trabajo. Todavia en el siglo citado contenia dentro de murallas la mas numerosa poblacion de España, no inferior á la de los Almoravides, con su puente de once barcas donde



La Giralda.

se halla próximamente hoy el de hierro. Estrechaban las murallas una circunferencia lineal de mas de 7000 metros con 76 torreones de argamasa morisca y 12 puertas decoradas de ladrillos pintados á la usanza de la Giralda. Los tres arrabales que hoy cuenta existian antes de la conquista, poblados de judíos, y las espaciosas casas que encierra no lo fueron así siempre; pues han sido copiadas mas bien de los muchos palacios árabes que habia dentro y fuera, entre esos copiosos arrabales constituidos por las apiñadas moradas de los mahometanos.

Los nombres de las puertas, segun el plano de 1565, eran entonces, del Arenal frente de Triana, la de este nombre á la derecha, y luego la de Goles, de S. Juan, Almenilla, Macarena, Córdoba, del Sol, del Osario, de Carmona, de la Carne, de Jerez, del Carbon y otras que han sufrido modificaciones y perdido su carácter sarraceno; pero cuyos nombres son en algunas de ellas semejantes á los que se conservan todavia

en Córdoba y Granada.

En toda la hermosa ciudad de Sevilla hay casas mas ó menos importantes que revelan el gusto desarrollado en el Alcázar del Rey D. Pedro. La de Pilatos es su reproduccion en menor extension y riqueza, donde los mosáicos, arcos, capiteles y frisos se ven como representando el barroco del árabe, y donde figuran el gótico de la Catedral y el renacimiento de Cárlos V, entre las hojas bizantinas y las trazerías mocárabes. Es una casa solariega del siglo XVI que demuestra la existencia de centenares de otras donde se hallaban mezcladas como aquí fábulas de la mitología en esculturas, vasos y pavimentos: modelos mutilados del paganismo, antigüedades, bibliotecas, tapices, tablas italianas, retratos en las techumbres y frisos, fuentes, etc., todo cabia en estas mansiones señoriales, donde se refugia el furor del renacimiento y la instruccion artística y literaria de la época bajo el espíritu de religiosa altivez que sellaba todas las obras. Piadosas tradiciones renacen á cada paso en estos edificios, de las cuales no debemos hacernos eco por las mil vulgaridades que alimentan.

Estudie el viajero la *Cella* de la Capilla con bóveda ojival rellena de arabescos, la escalera con bellos alizares, techum-

bre y muchos objetos que revelan proceder de la antigua Sevilla ó quizá de las ruinas de Itálica.



Arco mudejar de la catedral.

El Palacio de los Duques de Alba ó de las Dueñas, la casa de Abades, la de Bustos Tavera y otros que nos contó Zúñiga, son y eran ejemplares de ese arte indefinible que ha dado en flamarse mudejar y que no tiene verdadera expresion característica, el cual se levantó en mil caprichosos edificios majestuosos en su conjunto y de los que ninguna poblacion tuvo tantos como esta. Su descripcion seria fatigosa, ciñéndonos por tanto á marcar la obra mas interesante del arte puro arábigo, que es allí la Giralda ó antiguo minarete

de la gran Mezquita que ocupaba el asiento donde se construyó despues la Catedral que hoy existe y la cual ostenta mas que otro edificio en sus fachadas por el lado de la Puerta del Perdon, la continuada transicion del árabe al gótico y hasta al renacimiento, mezcla extraña que, como ya hemos dicho, no toma jamás carácter propio y expresa ideas incoherentes de tiempos muy distantes unos de otros.

La Giralda es, pues, el monumento mas expresivo de la dominacion agarena y el que, á pesar de lo que se ha dicho sobre su estructura mauritana y estilo primitivo africano, es para nosotros una obra perfecta del arte árabe. Distante su construccion cuatro siglos á lo menos de la de algunas torres granadinas como la que hoy pertenece á la iglesia de S. Juan de los Reves, no existe diferencia en la manera de ornamentar una y otra, y sus rombos de ladrillos agramilados. sus festones de barros cocidos, y los ajimeces con los angrelados y lóbulos, manifiestan arcos ó segmentos de curvas, con todas las variantes del Alcázar Granadino. Aparece en ella perfectamente el orígen del arco apuntado sobre estirados arranques del mirador de Lindaraja de la Alhambra, el de colgantes de las tres entradas al Patio de los Leones, el festoneado del Patio del Estangue y todas esas formas que tomaron despues tal lujo y delicadeza como no se vió en parte alguna. Es en la Giralda donde se hallan los principios del verdadero arte decorativo fabricado con ladrillos almadravas de robusta construccion como lo exigía la fachada de un elevadísimo alminar. Lástima que tan hermosa torre se halle coronada por un estilo tan estraño que no nos permita figurar su antigua cúspide, sus remates dorados y sus brillantes azuleios.

Ilé aquí un precioso texto árabe (1) sobre la fundacion, antigüedad y hermosura de este monumento:

«Yacub Almanzor el año de 593 (que empezó el 25 de Noviembre de 1196) terminó la Aljama y levantó la Torre cuya

<sup>1:</sup> Ibid, pág. 131 de l'hornberg.

manzana hizo hermosisima y de tal magnitud, que no cupo por la Puerta de los Almoedanos hasta que tuvieron que quitarse los mármoles de ella para dar mas cabida; y el peso de las columnas que sustentaban la dicha manzana era de 40 arrobas de hierro. Abuleit Alocailí, el inspector de la obra, fué quien la construyó y elevó á la parte alta del alminar. Aquel mismo monarca fué el que mandó construir la fortaleza de Giznalfarache.»



Estilo de transicion al gótico.

En otras iglesias y torres, se halla el estilo mudejar propio de las trasformaciones que han sufrido. La de *Omnium*  Sanctorum ocupa un distinguido lugar. Las de S. Nicolás, S. Márcos, Ermita de la Vírgen, Sta. Catalina y otras muchas ofrecen curiosos ejemplares de purismo y transicion; porque estos templos sirvieron en muchos casos alternativamente de iglesias y mezquitas en un período de cinco ó seis siglos, tiempo suficiente para señalar las modificaciones del arte árabe y su historia.

Existen en Sevilla y otras poblaciones obras tan importantes bajo las influencias mahometanas, que hasta el gótico sufre modificaciones sensibles, como se ve en los raros ejemplares de un dilatado período de cuatro siglos, que carecen de carácter propio y que han tomado formas características de los materiales usados en ellos, particularmente por los finos ladrillos que se emplearon.



Ajimez mudejar, en Málaga.

## FLORECIMIENTO DEL ARTE.

#### ÚKRES PERÍODO.

¡Cuánta seria la ignorancia que hubo un tiempo sobre la cultura de los Árabes españoles, que autores cristianos y entre ellos algunos obispos, suponen las mezquitas adornadas con ídolos como los templos paganos! Á juzgar por los romances de la Edad Media, era tal el juicio de aquellos tiempos sobre las ciencias de los mahometanos, que atribuian mas que á hombres á una legion de demonios el poder y la magia ejercida por el genio de los nuevos dominadores de España. ¡Y qué mucho si aun en nuestros dias no se ha perdido ese poder misterioso de profecia que se atribuye al Kalendario, cuyo libro es todavia el que mas se encuentra en la mayor parte de las casas españolas! El manak (1) que habian difundido los Árabes por toda Europa, se inventaba por astrólogos españoles, los cuales adquirieron inmensa y diabólica fama de sobrehumana inspiracion. De tal modo era temida la ciencia de algunos cristianos que habian ido á aprender á las academias y universidades de Córdoba y Sevilla, que mas de un sacerdote perdió al volver á su país la facultad de mandar comunidades religiosas, y aun corrieron algunos riesgo en momentos de calamidades públicas, por suponerse éstas ocasionadas por los maleficios de esos sábios sospechosos de malas artes (2). Aun aquellos albores de las ciencias químicas que habian de desarrollarse en el

<sup>(1)</sup> Los hay del año 1245, y sabido es que los Alejandrinos tuvieron almanaques sacados de las tablas que tenian labradas los Egipcios desde muy remota antigüedad.

<sup>(2)</sup> Cuentos como el de Aldiño, se refieren de Gerbert, el Papa Silvestre II; pero no es preciso que toquemos á este venerable prelado para hallar la historia del Santo Grial y otras.

cerebro de Nostredamus, Raimundo, Kiot, etc., no tenian en Europa el éxito que mas tarde les habia de dar tan pasmoso resultado, y los prodigios que principiaba á revelar la ciencia astrológica, la conformidad en muchos casos con los pronósticos que una azarosa experiencia habia arrojado en estos libros, fueron causa de que adquirieran un influjo, al cual no ha podido escapar la civilización moderna. Las ciudades principales de España fueron, pues, el emporio de las ciencias físicas y astronómicas, y si ignoramos el número de franceses, alemanes é italianos que venian á estudiar á Córdoba y Toledo, ó si el Papa Silvestre II recibió en Barcelona y no en Córdoba su instruccion, lo cual podrá ser discutido eternamente por los corífeos de ciertas escuelas, sí sabemos ciertamente que la ornamentacion árabe se copió en Italia, Francia y España; lo cual demuestra intimidad en las relaciones sociales; y sabemos por fin, que cuando se conquistó á Granada pasaban de 25.000 los extranjeros que residian en el reino, enriquecidos del tráfico con Venecia, Marsella, Constantinopla, etc. Las pinturas de la Sala de Justicia, confusamente atribuidas á artistas cristianos del siglo XIV, nos indican cuán fácilmente pusieron en ejecucion obras, que sin el trato comun con españoles y extranjeros, les hubiera sido imposible ejecutar. ¿Por qué, pues, poner en duda que la nigromancia se aprendia en Toledo en el siglo XI, únicas escuelas adonde venian á estudiarla jóvenes de Suabia y de Baviera? (1) Si tal menosprecio se ha querido hacer de las ciencias químico-físicas de los Árabes, deberia haberse principiado por destruir los monumentos, quemar los restos de sus libros, los pergaminos de realces, romper los esmaltes de sus barros cocidos, borrar los colores de sus tejidos y los que se ven en los muros de sus casas y sobre todo descubrir si en el resto de Europa se fabricaba con mas perfeccion ó habia mas rescursos industriales y mecánicos que los desplegados por los Árabes españoles.

<sup>(1)</sup> Heisterbarch I pág. 279.

Sin aducir textos de obispos (1) ni de otros menos venerados autores, porque no intentamos sacar las pruebas en lo que exponemos, fuera del dominio del arte y de la industria, sucedia entonces lo que acontece ahora con ese prurito de buscar en París y Lóndres alivio á males incurables, recetas á métodos desconocidos de fabricacion, y aliciente á las empresas científicas. Monarcas de Leon y de Astúrias trataron y utilizaron sábios árabes de Córdoba y Sevilla; y Gobmar escribió en árabe historias para que se aceptaran en la corte de Hakem II. Aparece verdad que estas cordiales relaciones eran entonces como ahora sostenidas principalmente por las familias aristocráticas en lo que se refiere á las monarquias españolas y árabes, y que el pueblo visigodo en general, tenia antipatía á los dominadores.

Si despues de la toma de Toledo por Don Alfonso es cuando, segun los datos de algunos autores, principia á ser visitada por extranjeros y por clérigos españoles esta ciudad, para adquirir conocimientos sobre la hechicería, la alquimia y el álgebra, queriendo demostrar que no se debia á los Árabes la enseñanza de tales ciencias, este error supone á nuestra vista poco conocimiento de aquella civilizacion y del organismo de la sociedad mahometana en contacto con los mozárabes, ni de los auxilios que de judíos y muslimes recibieron las cortes de D. Jaime y de D. Alfonso, ni de cómo era considerada la lengua sábia del Coram, no habiendo otro genio en las artes que el inspirado por las obras de los muslimes, segun puede verse todavia en los raros objetos de aquel tiempo conservados á duras penas entre nosotros.

El arte de cincelar los metales es una prueba clara de las imitaciones industriales. Nada mas sorprendente en su género que esos trabajos á buril de las armaduras cristianas, antes del renacimiento; trabajos que se extendieron por la mayor parte de Europa, donde se ven lujosísimas armaduras fabricadas con los ornatos árabes levemente modificados por el

<sup>(1)</sup> Los de Juan, el presbitero Daniel, Reinaud, etc.

gótico, las incrustaciones de oro y plata embutidas en el hierro con pasmosa perfeccion, que no se hallan iguales de anteriores épocas; todas hechas en las fábricas de Toledo, Valencia, Sevilla, etc., y de manos de los artífices instruidos en estos incomparables centros del arte árabe, únicos florecientes en aquella época.

Y cuando de tal modo se extiende su influjo, es ocioso referir lo mucho que sobre su literatura y poesía han escrito eminentes orientalistas, sosteniendo la existencia de toda una literatura aljamiada extraordinariamente difundida, que cuenta obras maestras y procedentes de aquella civilización que tales

prodigios va revelando cada dia.

Una consecuencia muy legítima del elevado estado de las artes en todas sus ramificaciones, es el magnifico aspecto de los jardines que rodeaban los pintorescos palacios de la sierra de Córdoba, los de Guadamar, de Ruzafa, de Said, y tantos otros que nos pintan las seductoras Casidas de la poesía arábiga. La ciencia de trazar los edificios se hermanaba con la de arreglar los jardines, alinear las plantaciones y combinar el aspecto de los vegetales para producir decoraciones hasta cierto punto arquitectónicas. El desarrollo que en tiempo de Luis XIV tomó en Francia la idea algo antiestética de imitar con los arbustos los órdenes greco-romanos, las columnatas, arcos y bóvedas, tenia mas antiguo orígen; y aunque los Normandos en Sicilia habian dado muestras de ello, es indudable que en los jardines andaluces se hacian decoraciones del mismo género, con la diferencia de que éstas, tomadas de una arquitectura mas delicada y menos severa, produjeron verdaderos oasis de sin igual encanto, cuyas reminiscencias se notan todavia en algunas comarcas de este bello país.

Sin que tratemos de ocultar el interés que nos ofrece el parque moderno, hermosa ostentacion de la mas vigorosa naturaleza purificada por la inteligencia del hombre y el constante auxilio de la máquina, tiene su belleza relativa la simetría reguladora de aquellos jardines, que ondeaban pabellones como arcos estalactíticos, que recortaban en los ci-

preses remates v obeliscos imitando piedras labradas, que teijan las hojas trepadoras con los vistosos encañados remedando los azulejos de sus palacios, que hacian grutas á manera de templos, y cruzaban arcos de ramaje como los arcos de piedra de la mezquita de Córdoba. Es un error suponer monotonía en esta clase de jardines, cuando lo que se nota es un refinamiento exagerado, demasiado deseo de subordinar las galanuras de las flores y hojas á curvas, líneas y trazerías fantásticas que ofrecen un peculiar encanto en aquellos países donde el campo todo es un vergel frondoso, especie de parque silvestre que tal vez no necesita del cuidado del hombre para compararse con los de las antiguas ciudades romanas y bretonas. El jardin simétrico, hecho como los de Andalucía, sin que se mezcle á él el estilo demasiado severo y fastuoso que se distingue en los palacios de los Reyes de España construidos con posterioridad, ofrece indudable belleza, cuvo orígen hay que buscar en las descripciones de los poetas orientales, único arsenal de donde deducimos su importancia, siempre que alguna fiel imágen de ellos encontrada en modestas casas de nuestro país, nos obliga á reconocer sus encantos.

Hemos visto en el perímetro ocupado por los restos del antiguo palacio del Chapiz (1), removiendo el suelo de un dilatado patio, la antigua traza de un jardin con estanque en el centro surtido de juegos de aguas, arriates y márgenes de los pascos á manera de laberinto, las glorietas y asientos de mosáico de gruesa labor y formadas de piedrecitas de colores, y algunas curvas, restos de figuras enlazadas con grandes letras formadas de arrayanes. No es, pues, tan distante de aquel gusto lo que todavia se construye en los parterres de los palacios modernos; y ni las figuras hechas de jazmines, ni las doncellas de flores, ni los asientos de enredaderas y hiedra de la famosa pila de Almanzor, fueron creaciones de

<sup>(1)</sup> Hace poco tiempo ha sido derribada la mayor parte de este Injoso aposento que ocupaba una de las mas ilustres familias árabes de Granada. Apenas queda hoy un tercio de él.

la poesía, sino hechura del arte, que alcanzaba á todo lo que podia halagar el sentimiento de aquellas ilustres generaciones.

Muy apasionado debia ser á la música y cantares el pueblo que construyó la Alhambra, por mas que este arte viviera todavia tan en la infancia, como entre los antiguos pueblos de Oriente; pero no es menester buscarlo con ese espléndido lujo de armonía y de instrumentacion que le vemos hoy, sino que considerados como los mas dulces, tranquilos y misteriosos lenguajes del corazon, los cantos árabes son quizá los mas tiernos y expresivos que se overon en la edad de las rudas fatigas, y de las belicosas al par que insaciables ambiciones. No conocemos canciones españolas anteriores á la época árabe, v á las que contamos posteriores, les asignamos esta procedencia; porque los viajeros que recorren las costas africanas oven entre los Moros los mismos cantos de Andalucía, la misma cadencia, el aire reposado y el eco sentencioso de las preciosas cantinelas que aun conservan ciertas clases en España. Alguna música recogida al oido con motivo de la reciente campaña de África y que hemos tenido ocasion de apreciar (1), tiene mucha semejanza con las gallegadas y el zorzico, cosa que nos ha sorprendido extraordinariamente, infundiéndonos la sospecha de si estos cantos fueron tomados de los Españoles, lo cual es muy posible sin que por esto dejemos de conocer que toda la música de aquellos pueblos es completamente andaluza, llena de la inspiracion, originalidad y galanura que todos le reconocen.

Dados á la música y al baile, los Árabes recuerdan los trovadores de la Provenza y la existencia de los juglares que invadian las calles sin otro modo de vivir que cantar y herir sus instrumentos de cuerda, cuero y madera, entre recitados con que entretenian á los ociosos de las plazas públicas. Conocidos son tambien los regalos que recibian de los reyes los que cantaban con perfeccion, á juzgar por la historia

<sup>(1)</sup> Nos han asegurado que la trajo el conocido orientalista Sr. D. Emilio Lafuente Alcántara.

del cantor Zirjab que Abderahman II hizo venir de Bagdad á Córdoba. Escritos hay libros teóricos sobre este arte y el que se hizo de cantares andaluces para competir con los de Persia, da buen testimonio de que no estaba descuidado este precioso don, el mas grato solaz del alma humana (1).

Y ¿cómo habia de estarlo? .. Por mas que se separe, en el dominio de su manifestacion, la música de las demás artes, ha seguido con ellas la lev de las trasformaciones sucesivas. Cuando mas portentoso fué el espectáculo dado por aquellas, mas notable fué tambien el amor ó el sentimiento de admiracion por la música en todos los pueblos de la antigüedad, hasta la aparicion de los grandes maestros. Coincide siempre con la arquitectura mas que con la escultura, y mucho mas que con la pintura la simpatía por el lenguaje del sonido; parece como que una y otra sacan de la imaginacion sus formas léjos de la realidad; ambas combinan líneas, espacios, tiempos, con lo cual se produce simetría v euritmia, y los sonidos, apoyándose en el número y la cantidad, producen tambien la expresion viva de los sentimientos, mas profundidad en variedad infinita de imágenes; como la arquitectura apoyándose en la masa inmóvil y pesada, crea lo mismo que aquel una forma aunque real, tan confusa, indefinible, vaga, de emociones tan simpáticas, existiendo pues en ambas una misma cualidad, aunque la esfera de la accion en la música y arquitectura se extienda en distintos horizontes. Es lógico que los pueblos que tanto se extasiaban con el conjunto de formas imaginarias; que querian hallar sobre los paramentos de los palacios la multiplicidad que se combina y se deshace y vuelve á renacer como ondulaciones de colores que no se palpan, como las estrellas que cien veces parecen aumentarse en número, tuvieran predileccion por el sonido de tal modo manifestado, constituyendo la esencia y la existencia de otro ser oculto, abstraccion pura y sencilla que se aleja de nuestro modo de ser práctico, y nos revela

<sup>1</sup> Ben Jaldum

una segunda naturaleza mas moral y elevada que la que nos sujeta á la tierra.

Aquel pueblo lleno de emociones íntimas, de agudos sentimientos, tuvo, pues, pasion por la música. Hizo en este arte lo que sus predecesores, que ya habian inventado el acorde y la armonía y pulsaban arpas y cítaras; pero les excedieron en lo sentencioso del canto, en el acento de la pronunciacion musical. Así es que no hay canciones que hieran mas el sentimiento que las que se conservan entre el pueblo andaluz, canciones muy antiguas, las cuales se perpetuarán por largos siglos, y serán escuchadas siempre con

profunda emocion.

El ornato del edificio, como el acorde, son dos cosas que se explican y se razonan del mismo modo: cuando la obra está terminada no se puede preguntar al artífice por qué pone sobre el tímpano ó en las cornisas molduras innecesarias, y estas las interrumpe para establecer un cuerpo mas realzado de construccion, que acusa otro estilo ó género; porque no sabria contestar razones concluyentes y absolutas. Lo mismo diremos de la música. En uno y otro arte, aunque tan diversos ligeramente mirados, no hay mas que la medida, que la regla, que lo regular y compasado; la confusion, el desorden, la irregularidad destruyen la obra. Es constante que la música y el edificio ornado del arte simbólico, han ensanchado constantemente el círculo de su accion y si bien la lira de Orfeo aprisionó las bestias salvajes aun antes que los demás atributos de las artes se hubiesen manifestado definitivamente, los sonidos de aquella lira eran solo bellos para los irracionales, hasta que los de Tirteo mas tarde ocuparon el vacío que aquellos ecos primitivos no pudieron llenar. Es en el edificio, en la simetría de la forma donde ese arte encuentra mas identidad con los demás efectos de la belleza, y por eso al citar este brillante período del genio sarraceno, no podiamos prescindir de un recuerdo á esas dulces melodías que se inspiraban en el voluptuoso encanto de los alhamíes, en el murmullo de las fuentes que se deslizaban al pié de los divanes, y en la agradable y dulce contemplacion de los sombrios aposentos matizados de brillantes colores.

El palacio de la Alhambra expresa el punto culminante de siete siglos de cultura; y lo que es mas digno de atencion, el tránsito del puritanismo de las escuelas coránicas de Oriente á la expansion ideológica al par que tolerante con que se anunciaba el renacimiento en el siglo XIII. La ciencia, la literatura, el heroismo de la pasion, el militarismo caballeresco que tan hondas raíces echó en nuestra patria, la tolerancia política que entonces no podia llamarse libertad, el culto á los sábios, á los inspirados y á los valientes, la predileccion por el arte y el amor á la popularidad que hizo caer á los magnates en crímenes de vanidad ó de ambicion, cuantos signos, en fin, pueden revelar en un Estado el desarrollo del poder civil como principio de adelantamiento, todo se halla indicado con mas ó menos claridad en el recinto murado de esa construccion medio ruinosa, mitad restaurada por lentos trabajos de cuatro siglos, mitad escombros removidos ó rebuscados por infatigables viajeros que han descortezado los tabiques para arrancar sus ornatos y filigranas; todo se descubre allí al espíritu verdaderamente investigador, que no desprecia los fragmentos carcomidos, ni lo tenebroso de aposentos subterráneos, ni las huellas impresas en lo mas recóndito de sus anditos y alhamíes.

Ese palacio no es solo un sistema encantador de caprichosos ornamentos cuya originalidad nos arrebata, sino que revela el secreto de los últimos dos siglos de dominacion árabe, explicando por qué artificio no pudo consumarse la ruina del poder sarraceno en nuestra patria inmediatamente despues de la conquista de Sevilla; y por qué las armas victoriosas de nuestros abuelos se embotaron si no se rindieron ante esa ilustre ascendencia de la dinastía granadina, que estrechada en un recinto pequeño y asediada por la heróica restauracion cristiana, brindó muchas veces con una pazá sus enemigos, que éstos le otorgaron mas por respeto á su

sabiduría que á sus caudillos y legiones.

¡Siglos que proclamaron el poderío de aquel pueblo abriendo sus madrazas á los hijos de los príncipes contra quienes luchaban, celebrando torneos como galantes amigos, ofreciéndoles sus artes, regalándoles los bellos productos de sus lujosas industrias en sedas y labores de mano, y convidando á los fuertes capitanes que los asediaban á espléndidas monterías, donde en culta competencia lucian sus vestidos, sus armas y su agilidad. Edad sublime que no se ha estudiado todavia cual se merece por odio religioso ó por feroz aborrecimiento, hijo de la indignidad á que se vió reducida la noble raza española!

La Alhambra se levantó como todos los edificios clásicos de la antigüedad, en esa época culminante desde la cual siempre principia para los pueblos su inevitable decadencia y ruina; y esta que es el período mas floreciente del arte, es tambien la que presta ocasion á que las ideas se extravien por el deleite de las mismas hasta el delirio: punto descendente de la civilizacion que es preciso sorprender para reconocerla, sin preocuparse con sus encantos y no pervertir el gusto con el éxtasis de una ardiente contemplacion.

El que viene ascendiendo por el estudio de los monumentos de Córdoba, de Toledo, de Sevilla, etc., deja en su inteligencia un vacío que no satisface, é involuntariamente recuerda á Cairo, Túnez, Fez, llegando á elevarse por encadenadas deducciones hasta las mezquitas de Constantinopla, las tumbas del Afganistan y las antiguas pagodas de Dehli. El arco de herradura propio de la arquitectura militar y religiosa de aquellas comarcas, forma la mas original del género, se aplicaba en España, como ya hemos citado, en los primeros tiempos árabes, y las techumbres de gruesas vigas, destacando rombos ó polígonos de facetas á semejanza de piedras labradas, cubrian con casquetes de planos unidos por sus lados, imitando aquellas primitivas obras del Oriente. Las columnas de los enclaustrados eran cortas, como aplastadas por el peso de los arcos de mayor planta que los capiteles; estos, sin forma determinada, mas parecida á la bizan-

tina, pero tanto menos expresada en sus detalles, imitaban groseramente el órden compuesto greco-romano, de labores de gruesas venas sobre los tallos y hojas que groseramente los revestian con el característico intento de bordarlos. Las bóvedas se cruzaban como en la capilla de Córdoba, pero no se multiplicaban sobre plantas triangulares, y bajo el rigorismo geométrico de los colgantes de la Alhambra. Idea extraña que vemos iniciarse en la arquitectura india del Punjad. que se oculta despues para aparecer en Persia bajo las ménsulas de los púlpitos, en los minaretes que existen en el Egipto árabe, y en Marruecos; pero que se desarrolla en concepcion uniforme y simétrica en las construcciones de la Alhambra posteriores al siglo XIII. Las plantas, en fin, de los monumentos, adaptadas unas veces á las formas de los castillos, otras á la irregularidad de las montañas sobre que se edificaron, especie de desarreglado monton de edificios, repartido al acaso para las necesidades de la guerra, de la religion y del harem, aquí se regularizan; preside á ellas el gusto de la ostentacion y de la comodidad, y se trazan bajo la misma razon geométrica de armonía entre los lados del triángulo que arranca y cierra las bóvedas de sus estancias. Una y sola fórmula para repartir la distribucion, y la misma para labrar las murallas que para calar las esbeltas galerías (1).

Y aunque aparezcan á primera vista como esparcidos entre torres y jardines los edificios de la Alhambra, penetrando un poco en la investigacion de tan preciosos restos, se halla mas bien que la regularidad, la simetría; mas bien que la concepcion de la línea recta, la convergencia de objetos que se refieren á un mismo punto, cuyo método, sostenido con supersticioso afan, nos hace admirar lo que creiamos producto solo de la fantasía ó el insomnio que deja un cuento mágico.

<sup>(1)</sup> Hemos dedicado una buena parte de los estudios que hacemos sobre los monumentos árabes de Granada á demostrar con ejemplos este teorema, que sentiamos bullir en nuestra mente al comparar las mediciones de los detalles de la Alhambra. Continuados esfuerzos, tan difíciles de verificar cuando tantas mutilaciones han perdido en muchos parajes las antiguas lineas del edificio, nos han puesto en posesion de lo que sospechamos. La conformidad de esta regla no está desmentida en la parte realmente clásica de estos monumentos.

Cuando el arte en Europa se hallaba dominado por el vértigo del clasicismo, que embargaba la atención de las academias, y extraviaba la imaginación de sus mas brillantes discípulos, alcanzó á la Alhambra el ciego afan de explicarlo todo por aquel sistema exclusivo que se consideraba sinónimo de lo justo v de lo bello. No pudiendo mirar nuestros artistas con indiferencia un monumento que les despertaba mas curiosidad que los de Sevilla, Toledo y Córdoba, quisieron por un alarde de tolerancia, respetar lo que el Emperador Cárlos V aconsejado por artistas italianos, habia dejado á la contemplacion de la posteridad; extrañaban su conjunto poco armónico segun su educacion clásica; querian hermanar sus teorías sobre la belleza, sobre la conveniencia, en los vestigios que á cada paso encontraban, y á fuerza de mirar por un prisma confeccionado para el uso de aquellos razonamientos exclusivos de escuela, se persuadieron de que habian hallado la clave de la importancia atribuida fuera de España à estos monumentos. Desde entonces deió de llamarse un edificio bárbaro. La Academia de San Fernando mandó hacer una obra ilustrada de sus preciosidades artísticas. El ilustre Jovellanos explicó sus hellezas y su historia, y desde entonces escritores de mas ó menos nota se han dedicado á cantar sus grandezas, más como poetas que como filósofos. ¿Por qué cuando las Academias no respetaban mas que la antigüedad pagana, se detuvieron á contemplar este alcázar semibárbaro, recuerdo de una dominacion que queriamos borrar de nuestra historia?

Ya lo hemos indicado, se habia hallado la clave: el palacio de Alhamar pudo cuadrarse, completando las líneas que al decir de los académicos habian desaparecido. Se levantó el plano de restauracion. Se buscó el eje central, figurándolo entre el Patio del Estanque y la Sala de Embajadores. Los patios y naves que hoy se conservan á la izquierda de este eje, se trazaron arbitrariamente á su derecha en órden de simetría. Á uno y otro lado se imaginaron las mismas torres, las mismas puertas é iguales alturas. ¡Qué uniformidad tan

deliciosa para aquellas gentes! De este modo se contentaron con lo que existia, soñando lo que habia desaparecido.

Hoy aun se perpetúan estas aberraciones no pudiendo explicarse el espíritu que levantó esos monumentos. En el Renacimiento parece como que no se comprende bien el genio de la antigüedad. No afirmariamos en esta ocasion hipótesis que nos llevaria demasiado léjos; pero, al estudiar la planta de estos edificios, ¿no se halla conformidad con las casas de Pompeya y de Herculano? En el barrio de Albaicin de Granada, ¿no se ve, penetrando en el recinto de las pocas casas que se conservan, la misma distribucion de las de Roma ó algunas reminiscencias de las de Grecia? Búsquense los baños, y ya no es la semejanza sino la igualdad absoluta. Civilizacion oriental una como otra; ambas inspiradas en un mismo orígen. Lo que habian hallado nuestros académicos no era el mérito especial de la Alhambra, era la interpretacion equivocada de su carácter y de su símbolo.

Aquel libro y aquel plano quedaron en nuestro tiempo relegados al olvido. Si no bastaran las teorías para negar su importancia, lo demostrariamos por las recientes excavaciones que hemos hecho con este propósito. No hay paralelógramo posible ni por la configuración del terreno ni por lo que es mas seguro: por no existir cimientos ni bajo las líneas que inventaron, ni aproximadas en ésta ni en otra dirección.

La uniformidad, la simetría que se exige, está en otra parte: allí, pues, vamos á buscarla.

Penetramos en todo monumento árabe por una torre avanzada ó por entre dos torres, excepto en los edificios que sirven de habitaciones al pueblo, en cuyo caso se reemplaza por un pequeño ingreso cuadrado, portal inútil entre nosotros, que vemos con frecuencia en las antiguas casas de Andalucía. Una sala larga y estrecha corta el eje perpendicularmente, y de la cual parte la distribucion á las dos alas del edificio y por el encuentro de ambos ejes se halla la entrada, á cuyo frente se encuentran siempre esos efectos de perspectiva que son tan fantásticos en estos edificios. Si-

guiendo el ingreso, se halla un patio con estanques y fuentes, graciosas y ligeras arcadas á las dos cabeceras ó lados cortos. pues estos patios son cuadrados, y tras de la segunda galería, siguiendo por el mismo eje central, naves cuadrilongas que se cruzan siempre perpendicularmente hasta el mas remoto fondo, donde se halla la mas hermosa estancia alzándose majestuosa por encima del edificio y descubriendo sus cúpulas ó almenas en los anchos y ondulantes reflejos de las aguas de los estanques. Las demás salas de una casa de este género, segun su rango ó grandeza, estaban colocadas en pequeños pabellones de los costados largos de los patios, tan desarregladas á veces en su decoracion, como las tiendas de campaña en un campamento turco, donde se alza al lado de las de los soldados la del Emir y sus capitanes. Y si estos costados se encuentran hoy alineados y cobijados por líneas monótonas de aleros mudejares, indicado está suficientemente que era el genio del conquistador cristiano el que los trasformaba con la severidad de la línea recta, no permitiendo cúpulas, crestas ni agujas, que segun el gusto moderno de una escuela ecléctica, interrumpen la decoracion.

Fuera de esta planta, absolutamente clásica, que podemos asemejar al asta larga de una cruz cortada á varias distancias por brazos perpendiculares y paralelos unos á otros, de diferente longitud, no hallaban los Árabes españoles medio hábil de levantar sus edificios, de modo que disminuvendo ó aumentando los brazos del eje en cuanto lo exigian las dependencias de los mas extensos palacios, nunca se salieron de este sistema en cualquier punto donde los pudieron construir: simplificáronse, en verdad, reduciéndose hasta construir las casas sencillas con un portal, un patio y una sala, con sus enclaustrados sobre pilares de madera que daban acceso á cuartos aislados hechos por fuera del cuadrado del muro de circunvalacion. Así, pues, no es extraño hallar el muro del patio y galerías mas grueso que los exteriores de las naves laterales, que parecen haberlas arrimado despues al amparo del centro; y en los barrios antiguos de las ciudades árabes todavia se encuentran estas casas, cuya reminiscencia hallamos bien clara en los hermosos patios de Sevilla, y cuyas formas se aceptaron por las costumbres cristianas, nunca variando la planta, sino sobreponiendo un piso y algunas torres, necesarias á la higiene en aquellos climas cálidos. La influencia del Renacimiento poco tiempo despues, dotó al arte de todos sus extravíos, le prestó el ornato de mascarones y bichas en las portadas, en frontispicios de balcones y en los artesonados y escaleras con almizates; pero obsérvese bien: siempre la misma planta; el orígen morisco; un principio clásico de sencillez que encanta, que nos hace hoy mirarlo con amor y con envidia, porque quisiéramos verlo en las construcciones modernas si el espíritu de nuestra sociedad se prestara á recibirlo con algunas ligeras modificaciones.

Esta es la regularidad de la Alhambra, y no lo que creyeron los clásicos del siglo último, con sus fachadas, sus ángulos y su conjunto recto en el mas absoluto significado de la palabra. Las ruinas que hallaron, los escombros muchas veces abandonados por el mas bárbaro desden en una época que merecia ser olvidada, se prestaron á las interpretaciones mas absurdas. Muchas veces dió lugar al error la formacion de esa especie de cimento ú hormigon durísimo usado por los Arabes, y compuesto en su mayor parte de la misma grava cuarzosa del terreno, formando un conglomerado artificial con el que se engaña la atencion no muy experta del que viene por primera vez á hacer indagaciones arqueológicas. Las vetas y capas de cristalizaciones recientes que se manificstan siempre que se hace una escavacion, persuadieron de que eran cimientos de edificios destruidos, que convenian perfectamente á tales suposiciones.

Los monumentos árabes de la Alhambra aparecen en cierto desórden, como arrojados á la casualidad, levantándose en pintoresca confusion, extendiéndose entre espaciosos jardines, alternando los mas notables y espléndidos para los reyes, con los menos ricos para las mujeres predilectas, los

numerosos hijos y los cortesanos. Obsérvase, sí, cierto paralelismo en los ejes centrales de dichos edificios cuando sus estancias principales están abiertas en las torres que flanquean los cercos de murallas, y entonces están como adosados á ellas, y perpendiculares á las líneas de muro ó fuerte, resultando precisamente paralelos ó concéntricos como los rádios de una elipse, abrigados por el circuito mas ó menos regular de la fortaleza; regla que es constante, excepto cuando se acumulan construcciones al rededor de una principal, en cuyo caso los mismos ejes cruzados en naves perpendiculares se multiplican hasta constituir este singular conjunto del alcázar, con un aparente desórden en el todo, y una tan marcada unidad en sus secciones, ó partes que al parecer se aislan como para dar morada cómoda á familias diferentes.

# LA ALHAMBRA

#### EN EL SIGIO XV-

En 1867 publicamos un opúsculo, resultado de investigaciones sobre la verdadera forma de la Alhambra en los pasados siglos, cuando la dominacion de los árabes y esplendor de la corte granadina habian llegado á su apogeo y antes de que la reconquista cristiana verificara en ella las trasformaciones que la despojaron de su carácter primitivo y que aun en el dia le imprimen un peculiar aspecto, confundiendo géneros y estilos de diversas artes que nunca guardaron conexion ni semblanza.

El resultado de aquellos trabajos y los realizados posteriormente, nos han puesto en camino de abordar algunas cuestiones sobre las diversas épocas de su construccion.

En primer lugar, la Alhambra era ya en los tiempos romanos una pequeña poblacion antiquísima, segun se atestiguó en el año 1829, por haberse hallado cerca de una cruz que hizo colocar el Conde de Tendilla, un considerable número de sepulturas de aquella época que se descompusieron como muchas otras al abrir el arrecife del centro, las cuales no podian tener otra procedencia que la del arrabal ó suburbio, quizá de judíos, que habia en este valle, cuyo dato está en consonancia con las inscripciones góticas halladas posteriormente de los tiempos de la dominacion sarracena, y la tradicion sobre la cueva de Nata que apuntan todos los antiguos historiadores en los vestigios romanos hallados algunas veces.

El fundador de la dinastía Nazarita construyó un segundo recinto á la Alhambra, por no ser suficiente el primero para defender todos los edificios que contenia; lo cual demuestra evidentemente que en tiempo de la insurreccion de los waliatos, existian ya en lo alto de la montaña roja, fuertes castillos y de importancia en toda su extension, aparte de los nombrados Torres Bermejas que se citan particularmente desde el siglo VIII; y que estas fortificaciones se hallaban unas del lado donde hoy está la Alcazaba, cuyos restos existen todavia, otras en las mismas alamedas actuales por bajo de la Puerta de los Carros y Bosque, y otras en la Huerta de San Francisco y Secano. Si Alhamar construyó el segundo recinto que se cita en las crónicas árabes, flanqueado de torres y murallas, y dilatándolo hasta Generalife, fué porque existia allí una poblacion extendiéndose en todo el collado. antes del establecimiento del último reino granadino, es decir, al finalizar el siglo XII; y debia ser poblacion muy antigua, porque la existencia de algunas inscripciones romanas que tan repetidamente han citado, y la gravada en una piedra blanca que no es procedente de la Sierra de Elvira, sino de las canteras que habia entre Alhama y Loja, ofrecen alguna prueba tanto sobre la proximidad de la histórica Iliberis como sobre lo que se ha dicho de la antigua Garnata, cuya poblacion ocupaba en nuestro concepto el morisco barrio de la Antequeruela, del cual podria ser un arrabal. Hay, pues, datos suficientes para creer que antes de la dinastía Nazarita habia un pueblo sobre la cúspide del cerro, y un castillo que se llamó de Aben Gíafar, nombre que tenia la torre de la Vela en tiempo de los árabes, y á cuyo pié se encuentran los vestigios de construcciones mas antiguas, quizá del siglo VIII. Aquel pueblo ó suburbio estaba tambien fortificado y tenia su puerta, que es la que despues se conservó con el nombre de Puerta del Vino, aunque modificada por árabes, la cual fué luego incluida dentro del mayor y mas fuerte recinto de treinta y siete torres, que segun un legajo con el número veinticuatro del archivo, se contaban en esta fortaleza á principios del siglo XVII (1).

<sup>(1)</sup> La fábrica de la Puerta del Vino es distinta à las demás obras de la Alhambra.

Observando el plano que publicamos entonces y acompañamos á este libro, se puede ver el espacio, ocupado antes del referido tiempo, desde la dicha puerta hasta la Alhambra alta y lo que despues fué convento de San Francisco, ó sea la mezquita de este barrio, con entera independencia y para objeto diverso de la que se construyó despues por Mohamad V, donde está hoy Santa María, como mezquita Sultanida cerca del palacio. Hay todavia restos soterrados de muros mas antiguos que la cerca de Alhamar, los cuales se hallan todos en el indicado espacio, á cinco y seis metros de aquella por la parte de adentro en el lado Norte y por fuera en el lado Sur.

Reunió, pues, Albamar el Magnífico bajo un recinto las construcciones que existian aquí de diversos tiempos, y estableció en la Alhambra el imperio de su grandeza; construyó hermosas puertas, principiando por la de Bib-Algodor ó de los Pozos (1) que es la que llamamos hoy de los Siete Suelos, y era entonces la que estaba mas próxima á los silos que se hicieron para guardar las cosechas en los tiempos de escasez ó de guerra, y dejó para el no menos grande Yusuf otras construcciones como la de la Justicia, y la torre que habia donde hoy está la puerta de los Carros, de la cual quedan algunas referencias que constan en los legajos del archivo, donde dice haberse reparado y estar habitada su torre en el año 1586 por un capitan de las cien lanzas del Conde de Tendilla. No puede negarse, conocido el estilo de estas puertas exteriores, que es diferente su construccion á la de la Puerta del Vino, la cual se parece mas bien por su fábrica á la puerta Monáita y por sus inscripciones que no citan rey alguno, como generalmente se hacia en las obras que no fueron mandadas construir por los sultanes.

Las obras de adarves y viaductos de todas las torres en comunicacion oculto con el palacio y alcazaba, el aislamiento de estos y sus defensas por dentro del Fuerte, todo está de-

<sup>(1)</sup> Segun manuscrito árabe de la biblioteca del Escorial titulado Libro de noticias sobre el tiempo de la dinastia de los Beni Nazar.

mostrando que al elegir este sitio para morada de la corte en los dos últimos siglos, se contó con una poblacion que ya existia, la cual quedó así como aprisionada y comunicándose con la ciudad solo por las únicas tres citadas puertas; pues las del lado nordeste eran de uso exclusivo de la fortaleza y los palacios.

Con la numerosa poblacion de la Alhambra alta, nombre dado en los tiempos del Emperador Cárlos V (1), se citan la Plaza de los Pablas, ocupando el sitio del palacio que fundó aquel monarca, y las dos Torres del Homenaje: una que era la actual de los Picos y otra la de las Prisiones, sobre el Cubo ó Torre Redonda, como las mas formidables y el numeroso caserío que existia, hasta el extremo de que en el año 1559 se prohibió á sus habitantes el que moraran en los baluartes, porque despues de la conquista pidieron estos vivir en parte de los alcázares. El Partal lo habitaba un moro que con otros levantó rebelion y le fueron confiscados sus bienes que se hallaban dentro de los alcázares cerca del huerto de Astasio Bracamonte, escudero del Marqués de Mondéjar, donde hoy se halla la mezquita.



<sup>(</sup>t) Legajos 197, 201 y otros.

Era de tal manera numerosa la poblacion que siempre hubo en la Alhambra antes que fuera corte mahometana, en tiempo de ésta y despues de la conquista, que no se halla un palmo de terreno donde no se encuentren cimientos de casas y palacios antiguos y modernos, en los que se emplearon siempre enormes sumas, pues los sultanes gastaban en obras contínuas sus rentas de ciento sesenta mil ducados anuales, enorme cantidad para aquellos tiempos; y despues de la expulsion sarracena se emplearon no menores en trasformar, coronar y revestir baluartes, adquiriendo dominio sobre fincas pertenecientes á habitantes moriscos cuya posesion era muy antigua.

Fué, por último, para convertir la poblacion árabe de la Alhambra al culto cristiano para lo que se cedió un palacio ó mezquita en 1492, donde se estableció un convento de Franciscanos con este fin. Cuyos hechos todos demuestran que existia desde muy antiguo una ciudad ó villa fortificada donde se sucedieron dominaciones sucesivas que arruinaron y levantaron obras sin concierto ni uniformidad, cuyo carácter trascurriendo siglos, habia de imprimir á todo el sitio el pintoresco y variado panorama que tanto se admira hoy.

Concretemos nuestra descripcion al trazado del plano que acompañamos, hecho en 1865, y entremos en la Alhambra por la puerta árabe que abrimos no ha muchos años en el lado norte de la alcazaba bajo la Torre de las Armas, la cual era una de las principales y de mas directa comunicacion entre el Albaicin y la Alhambra por un puente elevado para cruzar el rio Darro. Desde el núm. 54 en dicho plano se indican restos de murallas inclinándose hasta ganar la altura de dicha entrada por el núm. 46 y siguiendo un camino y adarve completamente trasformado hoy, que iba cortando el cubo muralla del núm. 45, por la línea de puntos que se dirige al palacio árabe. El cubo referido es obra posterior á la conquista; observándose que el piso de la entrada de la Torre de las Armas está casi al mismo nivel de la puerta antigua del palacio árabe que hemos ahora descubierto y de la que

hablaremos luego. Se ve fácilmente que suponiendo con fundamento construidas despues de la conquista las dos grandes cisternas ó aljibes que se señalan de puntos con el número 7, hay un espacio vacío ó gran plaza inscrito en la línea de los números 53, el 37 y el 42 por un lado, y las torres 44 y 43 por otro, donde se han encontrado cimientos de construcciones árabes y modernas y un aljibe, núm. 8, de bóvedas, á tan gran profundidad, que aun suponiendo rebajado el pavimento de este espacio, como indudablemente lo estaria, cinco metros, siempre resulta el aljibe en el plano correspondiente de profundidad para el objeto de nuestras investigaciones. Hemos visto además de los cimientos citados, que el terreno de todo este sitio está compuesto de ruinas y de escombros procedentes de la construccion del palacio del emperador, cuyo edificio, núm. 9, suponiéndolo no hecho en el plano, dejaria á descubierto la línea que va desde la Puerta del Vino, núm. 5 hasta el 9, donde habria una muralla que separaba una parte de la Alhambra que llamamos alta porque esta además en su parte medía cinco metros mas elevada sobre la planta ó nivel de la otra porcion ocupada por el palacio árabe, y el citado espacio de la Plaza de los Pablas, hoy de los Aljibes. Esta denominación consta en algunos escritos antiguos que se hallan en el archivo del Real Patrimonio.

Fijaremos pues las ideas demostrando la situación de la Puerta del Vino, que servia de paso ó camino á una población separada completamente de la Casa Real, y que se comunicaba con la ciudad por la Puerta Judiciaria exclusivamente, núm. 5. De este modo, la habitación de los Monarcas, el Harem y todo ese recinto de palaciós, parte conservados y parte no, que hay bajo la línea de puntos hasta el núm. 55 que hemos señalado, era independiente, cercada de un foso por el sur, y de murallas y bosques por el norte y poniente, y tenia sus comunicaciones privadas con Generalife y otros sitios de recreo por la Puerta de Hierro y Torre de los Picos, números 28 y 29, y con la ciudad antigua por la Torre de lass

Armas, núm. 46, bajando á pasar el rio Darro por el puente árabe ya indicado, cuyos restos se ven todavia.

La llave que hay grabada en la clave de la Puerta del Vino, indica bien, segun la costumbre musulmana, que era la puerta de una poblacion separada de la Alcazaba ó recinto comprendido en los números 43 al 50; este fuerte ó ciudadela, llamado Alhizan, está completamente defendido por todos sus lados, dejando aislado ese tercer espacio ocupado por el palacio de los Reyes moros, con su especial ingreso inmediato al núm. 37. Véase pues detenidamente cuánto varía con estas investigaciones el aspecto y distribucion del conjunto y cómo se le desnuda de las trasformaciones colosales que sufrió en el siglo XVI.



Hemos dicho que habia pues una poblacion numerosa en lla Alhambra alta, extendida hasta su extremidad del lado de corriente, en la cual se comprendia la Casa de la Justicia que corriente per la puerta del Vino, la Casa delle Cadí, cuyos restos existen, la Gran Mezquita, las casas de llos Abencerrajes, cuyos nombres están citados en el legajo 24

y que estaban contíguas á las que poseyó D. Álvaro de Luna, la Casa de los Infantes, luego convento de San Francisco, y el campo hoy cubierto de escombros, núm. 24, donde hemos hallado los cimientos de las líneas de casas y calles que se han dejado arruinar. Era el pueblo que hay siempre al lado de las cortes musulmanas, compuesto de soldados de fortuna, de ulemas, de santones, de sultanas olvidadas, de hijos y parientes de reyes que viven de las rentas de la corte, y que su elevada ascendencia no les permitia ir á habitar entre el ruido y menudo comercio de los traficantes y artesanos, que vivian las calles estrechas de aquellas populosas ciudades orientales.

Añadiremos que esta poblacion aristocrática estaba como ceñida por una segunda muralla concéntrica á la primera ó exterior, cuyos restos descubrimos y llevan la direccion indicada en la línea de puntos que parte de la Torre Judiciaria y pasa por los números 11, 15, 16, 17 y 18, y luego vuelve á verse en el 21, 22 y 25, y un camino cubierto á trozos que daba vuelta y seguia toda la circunvalacion de murallas y torres, poniendo toda la fortaleza á disposicion de la fuerza armada sin tener que atravesar la parte poblada del recinto. En algunas excavaciones que hemos hecho desde el núm. 11 al 18, hay restos del camino cubierto, y por el lado de la Torre de los Infantes y de la Cautiva están á la vista algunos trozos de este viadueto. Las puertas de la Torre de los Siete Suelos y de las Cabezas, hoy determinadas, están abiertas al nivel del fondo de dicho camino de circunvalacion.

Los restos de la casa del Marqués de Mondéjar son cimientos de los edificios que desde el palacio alcanzaban hasta la Puerta de Hierro (del Homenaje antíguamente) y nótase en todo este espacio, que si bien se han arruinado las construcciones que en él se encontraban, á juzgar por los innumerables restos que se hallan enterrados, distínguese, núm. 53, un cuadrilongo bien prolongado que es un dilatado estanque de los que construian en el centro de los patios y muy se-

mejante á el de los Arrayanes. Siendo por ello acertadísimo suponer la reducida extension de todos estos pequeños alcázares; uno de los que, segun las gentes lo refieren, era el palacio de Muza, recostado sobre las murallas, alfombrado por estanques ó albejiras, surtido por fuentes abundantes, limitado por estancias pequeñas, que el tiempo ha arruinado ó convertido en montones de escombros y cubierto de tierra los estanques para sembrar en ella las hermosas flores que hoy hay, en lugar de los ricos y lucientes arabescos.

No hace medio siglo todavia que la Alhambra ocultaba bajo una numerosa poblacion de tejedores de seda, alfareros y soldados veteranos, los vestigios incoherentes de la civilizacion muslímica, hasta el punto de no poder distinguir en ella lo que correspondía á los alcázares y fortalezas y lo que poseía esa multitud de familias pobres que la poblaban.

Bajo ese aspecto de grosero abandono se ocultaban lo mismo las obras de los árabes que las de los cristianos, y unas y otras principiaban á desmoronarse y confundirse de tal modo que habia llegado el tiempo de que no fuera fácil clasificar los edificios de cuatro civilizaciones que se habian alzado sucesivamente en ellas, representada la primera en la Alhambra alta y una antigua muralla interior que llegaba á la puerta del Vino, con un castillo aislado sobre el Mauror bajo las torres de la Vela é inmediatas; la segunda, ensanche de la Ciudadela ó Alcazaba constituvendo un fuerte al cual se entraba por la torre de las Armas, pasando estrechos viaductos para subir á ella por su mismo macizo segun está indicado todavia, y uniendo este fuerte avanzado y la Alcazaba con la puerta del Vino por medio de la otra puerta que habia inmediata, llamada la Real por antiguos escritores, y cuyos cimientos existen, la cual era entrada que salia inmediatamente al hosque antes que se construyera la de Justicia; tercera, el recinto exterior de esta puerta hasta Torres Quebradas, algunas de las del Palacio, las Cubbas del Panteon árabe y todo el exterior hasta los muros de Generalife, con acequias que elevaban el agua y se perdieron despues,

quedando la mas antigua que es la que todavia existe; la cuarta, por último, principia en la conquista y concluye en Felipe II, reconstruyendo murallas y haciendo nuevas, derribando almenas y sustituyendo tejados y antepechos horizontales, revistiendo de piedras las argamasas de los cubos moriscos, sustituyendo lo viejo con lo nuevo é introduciendo la brocha del blanqueador en los entrecijos de las labores mahometanas.

Estos cuatro períodos se descomponen en doce siglos que dejan huellas indelebles primero, en los cimientos imitados de las ruinas cartaginesas y fenicias, fraguados de piedras quebrantadas como la grava y de cal, como mortero petrificado de sorprendente dureza, siglo VII y VIII, lo cual hacian con pura piedra de la mas dura que tenian á la mano, y dividiéndola en lechos horizontales cortados perpendicularmente á largos tramos como si figuraran sillares ciclopeos de los monumentos asirios (1).

Segundo período constructivo, de piedra rodada y de escombros de acarreo, mezclados sin afinamiento á la cal y uniendo los ladrillos en tandas alternadas con piedras grandes ó restos labrados de construcciones mas antiguas, como se ve en la Puerta del Vino, en las torres frente de Generalife y en los derruidos Alíjares, cuya obra solian cubrir con agramilados de ladrillos y almadrabas.

Tercero en las obras de argamasa de tierra cuarzosa y cal con pequeños cantos de piedra menuda rodada, apisonando una capa de cal y otra de arena sucesivamente, como ya he-

<sup>(</sup>i) Hay en la Alhambra y en algunos templos mudejares del Albaicin muros revestidos de angostos sillares desde 3 à 6 pulgadas de grueso, labrados con grecas é inscripciones por uno ó dos de sus cantos, que colocadas como las hiladas de ladrillo se hallan interrumpidas y como mezclas à las restauraciones de sus baluartes. Estas piedras son las llamadas *kiddan* que se hacian para las construcciones de Sicilia en los tiempos normandos, à manera de franjas horizontales que estrechaban de distancia para enriquecer los exteriores de las hiladas de sillares ó loza pintada de diversos colores. En Granada hay muchas restauraciones del tiempo de Mohamad V, y despues en las mezquitas hechas con estas piedras de mas antiguo origen, que data de las primeras construcciones bizantinas en tiempo del waliato de Elvira; las inscripciones que suelen tener estas piedras son cúficas, tipo clásico antes del Nesky.

mos referido en el párrafo de los prolegómenos de Ben Jaldum, cubriendo esta fábrica con los claros de puertas y tragaluces de mármoles mas ó menos finos, y de ladrillos vidriados, cuya estructura marca los siglos XIV y XV; y cuarto las obras de aristas de sillería y planchas marmóreas fuertes y uniformes, grandioso y duradero en su conjunto que se ve



aquí conteniendo y recalzando los grandes macizos de los arábigos torreones. Épocas bien distintas que se descubren á poco que meditemos sobre la forma constructiva de cada período histórico.

Esto en cuanto al conjunto de la Alhambra, su desarrollo, su crecimiento y su ruina, restándonos entrar en los detalles interesantes, cuyas descripciones completan el bosquejo de este singular y pintoresco museo de la Edad Media en la Damasco de Occidente.

Principiemos por el primer monumento que se halla:

### La Puerta Judiciaria, antes Bib-Xarca.

Pasado el Pilar del Emperador se descubre una gran torre cuadrada de setenta y cinco piés de altura, sorprendente por la magnitud y fortaleza de sus muros y semejante á las que con igual objeto se han edificado en todos los recintos fortificados por los musulmanes en África y Asiria. Delante de su arco principal veíase un muro enlazado con la Torre Redonda que hay á su pié, el cual marcaba una entrada en comunicacion con otro camino que venia desde las otras torres del recinto. Ese arco elegante de la fachada descubre otro segundo de la misma forma y mas ataviado con recuadros, rombos y dovelas de resalto en mármol blanco de Macael, sobre el cual se asienta una ancha inscripcion de la misma materia cuyo texto, enseñándonos su objeto y antigüedad, dice así:

«Mandó construir esta Puerta, llamada Puerta de la Ley (haga Dios por ella prosperar la ley del Islam, así como ha hecho de ella un monumento de eterna gloria) nuestro Señor el Principe de los muslimes, el Sultan guerrero y justo Abul-Hachach Yusuf, hijo de nuestro Señor el Sultan guerrero y santificado, Abul-Walid ebn Nasr. Recompense Dios sus acciones puras en el Islam y benigno acepte sus hechos de armas. Fué construida en el mes del engrandecido nacimiento (del Profeta) año 749 (Egira). Haga Dios de ella una potencia protectora, y la inscriba entre las acciones buenas y perdurables.»

Este arco segundo que da entrada al interior, tiene una puerta con doble forro de plancha de hierro claveteado de pasadores en figura de estrellas y un enorme cerrojo con pestillos de forma morisca, conservada tan perfectamente, que puede juzgarse por ella de esta industria en aquel tiempo. Penetrando en el interior se ven los armeros de las cien lanzas del cuerpo de guardia que dejó establecido aquí Don Fernando V. Encima de la inscripcion hay una labor de arabescos hecha de arcilla cocida y barnizada con esmaltes de colores, en cuyo centro se hizo abrir un nicho para colocar la imágen de la Concepcion sobre una repisa, donde están grabados el yugo y las flechas, distintivo de aquel reinado. Esta escultura aunque de poco mérito y no muy propia del lugar donde está colocada, se ha creido por algunos que era de Sangronis pero nada conduce á esta afirmacion. Lo mismo puede decirse del retablo en forma de oratorio que se colocó dentro para que oyeran misa los veteranos de esta fortaleza, y cuyos cuadros son de tan escaso interés que apenas merecen mencionarse (1588).

Llama la atencion en este interior de la Puerta una lápida de mármol con una inscripcion gótica cerca del mencionado retablo y de notable interés. Está trazada con caracteres góticos y dice así: «Los muy altos católicos y muy poderosos Sres. D. Fernando y D.ª Isabel, Rey y Reina nuestros Senores conquistaron por fuerza de armas este reino y ciudad de Granada: la cual despues de haber tenido S. A. sitiada mucho tiempo, el rey moro Muley-Hacen la entregó con su Alhambra y otras fuerzas á dos dias de Enero de mil cuatrocientos noventa y dos. Este mismo dia SS. AA. pusieron en ella por su Alcaide y Capitan á D. Iñigo Lopez de Mendoza, Conde de Tendilla, su vasallo; al cual, partiendo

SS. AA. de aqui, dejaron en la dicha Alhambra con quinientos caballos y mil peones; y á los moros mandaron SS. AA. quedar en sus casas, en la ciudad y sus alcarrias. Como primer Comandante, dicho Conde, hizo hacer este aljibe.» Se dice que esta inscripcion estaba colocada en la inmediata plaza de los Aljibes sobre la gran cisterna que hav en ella y que en tiempo del Emperador se trajo á este paraje por evitar que quedara bajo los escombros de los edificios arruinados, v á nosotros nos llama la atencion cómo no se colocó á la puerta que en ellos hemos conocido hasta que en 1860 se reemplazó con la compuerta que hoy tienen. Una lápida sin fecha es estraña y además todo el mundo está en la creencia de que los aljibes á que se refiere son moriscos. Nosotros hemos penetrado en ellos y los creemos de construccion posterior á la conquista; en este concepto la lápida pudo ser de aquel sitio; pero siempre queda la estrañeza de que los mismos descendientes del Marqués de Mondéjar la variaran de lugar y que al tiempo que se hacia el palacio de Cárlos V no hubiera medios de dejar esta inscripcion en su sitio, sobre los pilares de los pozos por donde se extrae el agua.

Como se ve, esta torre es de mucha solidez y debió estar coronada de almenas como las demás de la fortaleza, con cuyo remate sería mas elegante. Sus bóvedas y sus arcos son del mejor período sarraceno. Está acribillada de balazos de arcabucería por uno de sus costados y es la mas directa comunicacion hoy entre la Alhambra y la poblacion.

Debemos ocuparnos aquí de los dos emblemas ó símbolos que se ven en las dos claves de los arcos de entrada: la una tiene esculpida una mano y la otra una llave. Bellísimos cuentos se han escrito sobre estos símbolos, y recomendamos su lectura en las obras de Irving, de Chateaubriand, etc. Entre los mas bellos, se figura que los árabes tenian tal idea de su poder y confianza en la ley, que vivian persuadidos de que hasta que la mano esculpida bajase á tomar la llave, no podría abrirse la puerta de este Alcázar á los enemigos

de su fe; pero como hemos visto esta misma llave cincelada en otras puertas buscamos en otro fundamento su significacion. En el Corán se lee: «Dios no entregó las llaves á su elegido con el título de Portero y con facultad de dar entrada á los enemigos.» Era pues el signo principal de la fe muslímica y representaba el poder de abrir y cerrar las puertas del cielo. Se asegura que la mano por sí sola era un blason de los moros andaluces que usaban en sus estandartes y banderas desde su entrada en España, alusivo á la Gebel-al-tarif por Gibraltar, *Monte de entrada*, como poseedores de la llave que abrió la puerta de España.

Nosotros nos inclinamos á creer que segun la astrología arábiga, ciencia tan enlazada á toda la teología mahometana, la mano conjuraba los maleficios y cuando se colocaba en la forma que aquí tiene ahuyentaba á los demonios. Era una especie de talisman que llevaban en Granada casi todas las moriscas y que produjo una Real cédula de la Reina D.ª Juana, año 1526, prohibiéndoles severamente que se colgasen los amuletos de la mano con letras árabes en ninguna parte del cuerpo. Años y siglos despues de la reconquista se ha creido por el vulgo en la eficacia de estos remedios, y en nuestros dias hemos visto á los niños con manecitas de marfil colgadas al pecho.

Los geroglíficos que heredaron los árabes de los egipcios, figuraban la mano en la forma que tiene en este arco, como atributo de fuerza: los árabes la creian mano de Dios, y explicaban la ley muslímica compendiada en la mano como unidad, los cinco dedos como preceptos primordiales y las coyunturas como las modificaciones de estos preceptos. Nos inclinamos á que aquí significa siempre defensa poderosa contra los enemigos en cualquier forma que tratasen de forzar la entrada.

El arco de salida de esta torre por su espalda ha estado cubierto y desfigurado hasta el año 1858 en que lo descubrimos, hallándolo tan mutilado como se observa. Sus enjutas son de esmaltes sobre relieves de arcilla y su construccion de ladrillo agramilado rojo, formando festones de bella combinacion. Es uno de los vestigios mas interesantes de esta hermosa torre (1).

## Puerta del Vino. Plaza de los Aljibes.

Al pasar la calle que hay detrás de la Torre Judiciaria, se nota á la izquierda y en el muro antíguo, un revestido de hiladas de piedras en cuyo grueso conservan labor de cintas enlazadas, á semejanza de las que habia en los monumentos que hemos citado de la segunda época. ¿De dónde han sido arrancadas estas piedras para restaurar las murallas? Colocadas muchas en parajes que han sido renovados en los tiempos nazaritas del siglo XV, debian proceder de construcciones arruinadas antes de la reconquista, y dan lugar á suponer si el primer incendio de que nos habla vagamente un legajo del archivo, destruiría el edificio de donde proceden; como tambien podian ser de la Gran Mezquita que se derribó para hacer la iglesia de Santa María. Hemos estudiado la forma de estas piedras y todas son iguales en espesor y en ornato. Parece tambien que guarnecerian á manera de fajas las principales torres por debajo de las almenas, y que al derribar estas las arrancaron para reemplazarlas con el remate albardillado de sillería que tienen hoy. Existe en la Torre de los Picos un filete aunque en figura de escocia, que nos induce á suponerlo así. Añadiremos, sobre estas antiguas fajas de piedra, que los persas las usan mucho en las fachadas de las mezquitas puestas en hiladas como se colocan los ladrillos, despues de haberlas labrado tan minuciosamente como aquí se ve. Las llamaban Kiddan, y son adornos de procedencia asiria.

<sup>(1)</sup> Iranzo, Pedraza, Echevarria y otros muchos se extienden sobre los significados de la llave á la entrada de las poblaciones árabes. Nosotros remitimos al lector á estos conocidos autores.

Siguiendo la referida calle se encuentra la plaza que hoy se nombra de los Aljibes y antiguamente del Pablar, situada á una altura de cerca de 450 piés sobre el nivel del centro de la poblacion; á la derecha se levanta una antigua puerta de arco herradura decorada por ambos lados diferentemente, y con tanta belleza que es uno de los mejores ejemplares del estilo mas clásico, sujeto á dos maneras de construir, una con los mas finos arabescos de tierras vidriadas de colores hermosamente combinados y otra de sillarejos angostos muy bien cortados y distribuidos con admirable precision.

En la clave del arco exterior hay grabada la forma de una llave emblemática de puerta de ciudad segun el uso muslímico, y por dentro de la archivolta se notan los restos de la misma que debió cerrar la entrada por este lado; corrroborando lo que hemos dicho de hallarse abierta en la segunda cortina de muralla que habia en el recinto de la antigua poblacion de la Alhambra, cuyos restos se hallan cuando se remueve el pavimento de la plaza, donde hay cimientos de casas á una respetable profundidad, que se derribaron para allanar el terreno en la construccion del palacio de Cárlos V.

Cerca de la Puerta del Vino, y al terminar la citada calle, habia otra puerta de arco que se conservaba todavia á principios del siglo último. Hemos visto al derribar unas casillas modernas que se habian hecho arrimadas á la muralla, los cimientos de ella, la cual unió la Alcazaba al arrabal de Garnata como ya hemos dicho; se llama Puerta Real.

La inscripcion de la Puerta del Vino dice así (1):

«Me refugio à Dios, huyendo de Satanas apedreado. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. La bendicion de Dios sea sobre nuestro Señor y dueño Mohamad y sobre su familia y compañeros: salud y paz. Ciertamente te hemos abierto una puerta manifiesta para que te perdone Dios tus pecados pasados y venideros, y te otorgue su cumplida gra-

<sup>(1)</sup> Aqui no publicamos mas que las inscripciones históricas y volvemos á indicar tanto con relacion á esta Puerta como á la Judiciaria y á los demás edificios, que otros muchos letreros que se ven en los muros son alabanzas y salutaciones á los reyes.

cia, y te dirija por el camino recto, y te conceda su poderoso auxilio. Gloria á nuestro Señor el Sultan Abú Abdil-lah Algani bil-lah. Gloria á nuestro Señor el Sultan Abú Abdillah Algani bil-lah. Gloria á nuestro Señor el Sultan Abú Abdil-lah Algani bil-lah.



Algani bil-lah era el epiteto que llevaban muchos reyes de la España árabe y que mas particularmente se dió á los de Granada; pero esta inscripcion debió colocarse en el asiento de otra que sería de piedra como el resto de la decoracion y que fué reemplazada por la de yeso que hoy vemos, cosa que hicieron muchas veces los árabes en los monumentos, para borrar la memoria de monarcas injustos ó

usurpadores.

Pasando esta Puerta y continuando como unos veinte metros antes de llegar al ángulo del palacio de Cárlos V, habia en el siglo pasado un gran olmo, que segun la tradicion de los moriscos que habitaban en Granada cincuenta años despues de la conquista, era el mismo bajo el cual el Mufty daba audiencia á los que la solicitaban de los reyes moros. La casa de este Ministro de Justicia estaba muy cerca y aun suponemos con el apoyo de la misma tradicion, que debia hallarse el árbol en el centro de un gran patio, el cual era el primer monumento que se vería entrando á la segunda muralla, que como ya hemos dicho terminaba en la Puerta del Vino.

Al viajero que llega á esta esplanada le sorprende ver un palacio del estilo greco romano del siglo XV alzarse por un lado con aspecto un tanto magestuoso y rico y por otro las rojas y formidables torres de la edad media, imponentes baluartes que parecen faros levantados sobre rocas, para alumbrar la ciudad extendida á sus piés. Un castillo ó alcazaba, una hermosa puerta árabe, almenas y baluartes arruinados, una casa moderna, jardines y el palacio de renacimiento, forman ese conjunto que choca á la vista, donde nadie espera hallar mas que los recuerdos de una época caballeresca, de lucha incesante entre dos civilizaciones que se rechazaban obstinadamente; y en vez del encanto melancólico que sentiriamos al hallarnos en medio de esta antes inespugnable fortaleza, encanto que es necesario ir á buscar al fondo del palacio de Alhamar, nos encontramos la planta altiva de un conquistador cristiano, impresa en el centro de la Alhambra. A un mundo fantástico, sueño de siete siglos despierto entre minaretes, anditos, arriates y cármenes, con la sombra de Almamen discurriendo por el campamento los subterráneos y los adarves, han sucedido con sorpresa los recuerdos traducidos en mármoles de las glorias de

Flandes y de las de Italia, fuerte contraste que nos hace exclamar: ¿Por qué el Emperador no mandó construir su Palacio léjos de este sitio respetable?

# Gran Mezquita, hoy Sta. María.

En el centro casi de la Alhambra se alza un sencillo templo que realmente no tiene mas interés para el viajero que el recuerdo de lo que era en su orígen. Lo que existe se fundó en 1581 y se concluyó en 1615, siendo su director Juan de la Vega, y habiéndose observado al construirlo que en sus cimientos habia restos y pedazos de obras mas antiguas que de los árabes (1); pero no se dice mas en el pliego suelto referente á la obra de esta Iglesia.

Habia antes en este mismo sitio una Mezquita que se titulaba la Real del Alcázar fundada por Mohamad Abdallah III de la casa de Nazar, la cual estaba pintada de azul y oro con muy altos frisos de mosáico y con elegantes columnas y capiteles, que fueron habilitados para colocarlos en el Alcázar. El Rey Mohamad sostenía en ella un riquisimo y ostentoso culto y ardian contínuamente cincuenta lámparas labradas de nácar y concha, con trasparentes de seda. Se sostenía su lujo con los réditos que producian algunos baños públicos construidos para este objeto, y tambien con las contribuciones impuestas á judíos y cristianos por tolerarles sus usos y costumbres; además estaba dotada de rentas permanentes; así lo cuenta Alcatib Abssalemi. Sabemos tambien que en 1495 se bendijo v consagró al culto cristiano como iglesia mayor: que por la fecha de su demolicion estaba tan ruinosa su techumbre de madera v se habian roto sus alfardas de tal modo, que fué preciso derribarla en 1580.

<sup>(1)</sup> Archivo de la Alhambra.

A la izquierda de este edificio habia en los tiempos mahometanos un grupo de casitas cerca de la Puerta de los Carros, de las cuales una seria la de Mufti, no conservándose mas de ella que las dos líneas de cimientos señaladas en nuestro mapa. Además, dice Echevarría, que conoció un árbol en este sitio bajo el cual y segun la tradicion se administraba justicia á la hora de las abluciones y rezos; pero nosotros hemos oido á un antiguo veterano de la Alhambra que dicho árbol lo conoció muy cerca de la puerta alta que tiene la Torre de Justicia que ya hemos citado. Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que en toda esta plaza habia construcciones árabes de no poca importancia sobre la segunda muralla interior.

En uno de los costados de esta Iglesia hay una losa de mármol de Macael clavada en el muro, y con una inscripcion gótica que alude á la consagracion de tres templos dedicados á S. Estéban, S. Juan y S. Vicente, en tiempo de los Reyes Viteríco y Recaredo. Dícese que fué hallada cavando los cimientos de la Iglesia, lo cual viene á confirmar la creencia en la antiquísima poblacion de la Alhambra. En lo alto de una columna de piedra colocada en la plataforma que la circunda hay un tarjeton con este letrero:

«Año de MCCCXCVII. Á XII de Mayo reinando en Granada »Mahomad (1), fueron martirizados por mano del mismo Rey »en esta Alhambra Fray Pedro de Dueñas y Fray Juan de »Cetina, de la órden de P. S. Francisco, cuyas reliquias es-»tán aquí: Á cuya honra de Dios nuestro Señor se consagra »esta memoria por mandado del Ilmo. Sr. D. Pedro de Cas-

»tro, Arzobispo de Granada, año MDCX.»

Cuéntase sobre este martirologio que eran dos los cristianos que venian á la Alhambra furtivamente y se colocaban en la puerta de la Mezquita para predicar á los moros que entraban en ella; que una vez los vió el Sultan y mandó arrojarlos de allí; que los vió segunda vez y dispuso que los

<sup>(</sup>t) Hubo varios

castigaran á palos; pero que habiendo penetrado tercera vez sin ser vistos y contra lo mandado, dispuso el rey que les quitaran la vida para escarmentar la osadía de los pobladores cristianos de esta comarca.

Este templo estuvo bien dotado y era el metropolitano antes que se construyera la Catedral. Hoy ha venido á un estado deplorable, y es solo un vago recuerdo de los tiempos visigodos y mahometanos.

# Palacio que se llamó de los Infantes, hoy ex Convento de S. Francisco.

Continuando desde Sta. María por una calle de miserables casas que conduce hácia lo mas elevado de la fortaleza, llegamos al indicado Convento. Su capilla mayor no fué nunca parte de una mezquita, sino una sala árabe con alhamíes y arcos parecidos á los de la del Tribunal; pero en uno de sus cuatro lados abrieron un arco mas grande para ponerla en comunicacion con la nave de la Iglesia, cuvo rompimiento es una curva rebajada, con decoración procedente de los arabescos del Palacio. Aunque damos el crédito que se merece á los notables escritores Padres Gonzaga y Sigüenza cuando aseguran que este Convento fué una mezquita, nosotros creemos que estaría la dicha Aljama cerca de él, ó en porcion de sus muros, pero que la mencionada sala árabe á juzgar por su estructura, no pudo ser parte de la mezquita citada. Operarios moriscos á las órdenes de Fray Fernando de Talavera arreglaron el edificio árabe, antes de su reconstruccion en el siglo XVIII y el citado fraile pidió y obtuvo de los Reves Católicos la cesion del edificio, en el año de 1495, para establecer la primera congregacion en Granada.

Hemos hallado en algunos muros interiores de las crujías del convento y bajo las costras de yeso, preciosos arabescos

con sus colores antiguos, y además, alicatados de mosáicos tan bellos como los mejores que se han visto del género musulman. A los estanques cuyos restos se observan en la huerta del Convento se les da todavia el nombre de baños de los Infantes, y pueden verse los cimientos de construcciones árabes que habia enlazadas con este edificio.

En la Iglesia estuvieron depositados los cadáveres de los Reyes Católicos hasta que se trasladaron á la Capilla Real. Tambien sirvió de sepultura á la familia del Marqués de

Mondéjar.

Fray José de Cañizares copió y tradujo las inscripciones que halló en todo el convento, en el año 1690, y se ocupó de las piedras escritas que se han perdido; despues Iranzo asegura (1759) que las vió y estuvieron en su poder las copias. De cualquier modo las crónicas árabes cuentan que en este sitio fueron enterrados cinco Emires, entre ellos el fundador Alhamar en una caja de plata, y no sabemos si se referirian á esto las inscripciones halladas por Cañizares. Ello es que cuando se instaló el Convento el edificio era morisco y fué undiéndose poco á poco, aplicándose sus vestigios al palacio árabe, que en su Iglesia se enterraron los primeros Alcaides ó Capitanes Generales, y muchos personajes que combatieron la rebelion, y que su próxima ruina augura descubrimientos importantes.

# Torres de la Cautiva, de las Infantas, de los Picos; el Mihráb, Casa del Príncipe ó de las Damas, y la del Marqués de Mondéjar.

Principiando por la de la Cautiva, es una preciosa habitacion admirablemente decorada, que por su estado ruinoso y ennegrecido, efecto del humo producido por alguna familia pobre que la habitara, no la hallamos en el perfecto estado de conservacion que disfruta el Palacio. Sus puertas y artesonados semejantes á los de la Torre de Comareh así como otros ornamentos de sus muros, los destruyeron y quemaron los soldados franceses el año 4840 para disponer los ranchos.

Es pequeña; no tiene mas que un pequeño ingreso, un patio con cuatro pilares, muy reducido, dejando un cenador con alhamíes y alacenas decorados de bellísimos ornatos que hoy apenas se distinguen, y un arco en el centro que da paso á la sala cuadrada con tres nichos ó ventanas, que fueron ajimeces en los pasados tiempos. Sus inscripciones se refieren á Abul Hachach Yusuf III de la dinastía de los ben Nasr, y con efecto parece su arquitectura de esta época (1).

Le han dado el nombre de Torre de la Cautiva por creer que fué la prision ó morada de D.ª Isabel de Solís donde la visitaban los monarcas moros, y desde cuya altura suponen, que por resistir ella á las seducciones amorosas, se precipitó un dia descolgándose por la ventana que está á la derecha, por cuyo ajimez habian entrado los cristianos para asesinar al Rev moro y vengarse del cautiverio (2).

Son especialmente delicados los ornatos de la sala cuadrada y conservan bajo la mugre que los cubre los brillantes colores y oros con que estaban iluminados. Los azulejos son mas variados en el color que los de la *Casa Real*. Tiene multitud de inscripciones entre las que se leen las suras 142 y 115 con una especie de profesion de fe que los mahometanos oponen al Misterio de la Trinidad: «Dios es único, eterno, ni engendró ni fué engendrado, ni tiene semejante alguno....»

En metro Kamil y al rededor de la inscripcion en la anterior faja dice:

«Es una torre defensiva (5) que se presenta á nuestra vis-

<sup>(</sup>i) Principiamos la restauración de esta torre el año 1873 y quedó suspendida por falta de recursos.

<sup>(2)</sup> Está tan elevada que no se concibe el modo de subir á ella aun con buenas escalas.

<sup>(3)</sup> Calahorrat.

»ta, y que contiene en su interior un alcázar (1) resplande-»ciente como la luz de una hoguera.

»En ella hay obras primorosas sobre cuyo orígen se dis-»puta *(por no saberse)* si proceden de una sola, única en su »género ó de una sola pareja.

»Hay labores de azulejos en sus paredes y en su pavimen-»to (2) que parecen labores de brocado.....

»..... Cuando aparece en ella el nombre de nuestro »Señor Abul Hachach.

»Poseedor de la grandeza, de la bravura y de la genero-»sidad: auxilio del que implora, benéfica lluvia del que »espera.

»De la familia de Saad, de los beni Nasr, de los que ayu-»daron y dieron hospitalidad al Señor de la escala (5).

»La bendicion de Dios sea sobre él; salud y paz.»

En cada ángulo al rededor de la inscripcion cúfica hay un verso semejante al anterior, que forman los cuatro publicados prolijamente por el ya citado orientalista.

Nos ceñimos á publicar aquí otra de las cuatro, que describe algo de la parte artística:

«Esta obra ha venido á engalanar la Alhambra.

»Es una morada para los pacíficos y para los guerreros.

»Una torre defensiva que tiene en su centro un alcázar. »Dirás al verla: es una fortaleza y á la vez una mansion de »alegría.

»Es un alcázar en el cual el esplendor se halla repartido »entre su techo, su suelo y sus cuatro lados.

»En el estuco y en los azulejos hay preciosas obras, pero »las labradas maderas de su techo aun son mas elegantes.

»Fueron reunidas y despues de su union son mas á pro-»pósito para la victoria que tiene en ella el mas elevado »lugar.

<sup>(1)</sup> Efectivamente, es una pequeña casa con habitaciones altas y bajas suficientes para una familia árabe.

<sup>(2)</sup> Estos han desaparecido.

<sup>(3)</sup> Por la que subió Mahoma al sétimo cielo.

»Ha reunido obras poéticas en que hay paronomasías, »trasposiciones..... y juegos de palabras.

»Se nos manifiesta sin prodigios en el rostro de Yusuf que »es donde todas las hermosuras han alcanzado el mayor »grado de perfeccion.

»De Jazrell procede su gloria mas eminente, sus altos he-

»chos en pro de la religion.....»

Lo demás está ininteligible por mutilaciones, y no continuamos porque se repiten muchas ideas de las ya publicadas; solo apuntaremos que al rededor de la ventana del frente dice:

«Gloria á Abul Walid Ismail, el mártir, santo, objeto de »la misericordia divina, etc.» Que se refiere á Ismail I, el que fué asesinado por su primo Mohamad, señor de Algeciras, en 1325.



Torre de las Infantas.



Su planta.

### Torre de las Infantas.

Nosotros damos la preferencia, por su estilo, á esta Torre, por tener mejor distribucion, mas elegancia en su aspecto interior, adornos colocados con mas sencillez, y la pureza toda que distingue al género clásico en la manifestacion del arte monumental. Los artistas que han querido estudiar á fondo las obras árabes no han olvidado esta. Obsérvase que hay en ella todas las comodidades que exije la vida oriental; como un zaguan con techo de bóvedas de arista muy raro; la entrada á un costado para que no se descubra desde fuera el interior del edificio; nichos á modo de alacenas para la centinela de eunucos ó esclavos; pequeño cuarto del guardia; ingreso y sala principal con fuente en el centro, desde la cual, á derecha izquierda y frente se pasa por hermosos arcos lobulados á las alcobas para los divanes, perfectamente abrigadas y cómodas; en el segundo piso otras estancias para las mujeres, mas reservadas todavia, y en la azotea ó terrado, bellísimo paisaje de donde se descubre especialmente á Generalife y los enormes muros de argamasa que sostienen los jardines en forma de mecetas.

Un ligero cróquis de planta y alzado que publicamos con-

servará la memoria de este monumento.

À principios de este siglo se le hundió el techo de stalactitas geométricas que tenia, así como las ocho ventanitas por las cuales recibia la luz. Habia en el segundo cuerpo cuatro ajimeces de los cuales se conservan los dos mas grandes y los claros de los pequeños. ¡Qué ornato tan bien repartido: cartelas, tableros de agramil, fajas y frisos del mejor gusto; los arcos lobulados en su intrados sencillo y elegante! Faltan la ventana de dos arcos del extremo del eje central, el pavimento y muchos mosáicos.

Esta sala, como la anterior, la tenemos incluida en el plan general de restauracion que nos mandó hacer el Gobierno, para llevarlo á efecto tan pronto como se concluya la del Palacio árabe. Es sin duda uno de los monumentos que hay en Granada mas digno de conservarse porque se presta á ser reproducido y servir con ligeras modificaciones á las comodidades de la vida moderna.

La mas importante inscripcion que se le halla es una que dice:

«Gloria á nuestro Señor el Sultan Abu Abdil-lah Almostagui bil-lah.

### Torre de los Picos.

Es una construccion puramente defensiva que guarda la Puerta de Hierro. En su interior tiene tres cuerpos y una hermosa tarbea cruzada por dos arcos apuntados que forman su techumbre. El exterior conserva detalles de los que han sido despojadas las demás torres de la Alhambra. Los Picos que le dan nombre hoy, son las almenas que tiene y habia en todo el recinto de la fortaleza. Sus ventanas de piedra son del puro estilo árabe. La puerta y las torres que la defienden hacen un conjunto misterioso y fantástico donde se ha inspirado la pluma de Washington Iving para describirnos aquel poderoso y rico judío Almamen, que se deslizaba durante la noche por este sombrío lugar para ir en busca de los medios de venganza que premeditaba contra el seductor de su hija.

Mas allá se ven unas bóvedas casi llenas de escombros que fueron las caballerizas del Conde de Tendilla y antes el alojamiento de un cuerpo de caballería africana que guardaba la Puerta.

### Mibráb.

Entrando luego en un estrecho callejon, hay un pequeño huerto donde se conserva una preciosa mezquita de bonito y hermoso decorado, pero que ha tenido la desgracia de haber sido pintada tan mal y tan groseramente que ha perdido esa encantadora delicadeza proverbial en el arte mahometano. La ornamentacion que la han colocado exteriormente es tambien falsa, pero en cambio de estas reparaciones lamentables, el lector puede apreciar lo bien compuesto de este estrecho recinto y su elegante techo de lazos y ensambladura; ¡cuán hermoso seria con sus perdidas filigranas de rojo, azul y oro, el arco del *alquibla* ó santuario que está en el centro del frente principal!

Mihráb... como se decia por los árabes y tambien por los cristianos en su aljamía, era el lugar habitado por el espíritu de Dios, ó de la oracion recomendada por el Profeta, y se ve aquí, que vueltos hácia el Oriente miraban el testero donde se guardaban los libros santos. La casita tambien restaurada impropiamente que hay unida á él, no tiene mas que las habitaciones precisas para el santon, y hoy han colocado en una de ellas con el buen propósito de conservarla, la inscripcion completa que habia sobre la Puerta de la Casa de la Moneda, que tuvo el sano gusto de comprarla el propietario de esta finca, así como los dos grandes leones de piedra de Elvira que habia en el mismo edificio (1) colocados á las dos cabeceras de un estanque abierto en el centro del Patio. Estas esculturas parecen hechas por artífices asirios, tal es el aspecto que tienen, semejante á los leones alados de los templos de Nínive. Sus melenas de rayas simétricas, su cola

<sup>1)</sup> La inscripcion la damos traducida en el artículo «Casa de la Moneda.»

como el tallo de un arbusto, los pliegues uniformes de sus cabezas y órden arquitectural de sus patas y garras, le dan la fantástica concepcion de aquellas extrañas figuras de la antigüedad babilónica. Bien merecen ser colocadas en un museo para que no puedan desaparecer fácilmente.

Han colocado en el exterior de la mezquita varios escudos y un letrero que dice: «Fué esta la morada de Astasio de

Bracamonte, escudero del Conde de Tendilla.

### Casa del Marqués de Mondéjar.

En frente se ven ruinas de murallas árabes, repartidas de modo que dejan entrever la traza de un edificio con estanques, subterráneos, cimientos y todo lo que puede indicar la existencia de un palacio de alta importancia. ¿Pudiera ser la casa del wacir Muza, personaje fantástico que se celebró en los romances (1) por no haberse querido rendir á los conquistadores? Despues de tres siglos se oyen estas y otras tradiciones interesantes, y el nombrado poeta americano dice que salió de su casa por la Puerta de Hierro seguido de veinte ginetes, y pasando Fajalauza tomó el camino por el cual no habia de volver jamás. Sea de esto lo que quiera, nosotros sabemos ciertamente que en 1796 se vendieron los últimos restos artísticos de este palacio, entre los que habia columnas, fuentes y losas de mármol.

<sup>11.</sup> Tambien lo relata Conde en la traducción de su Historia Árabe.

# Torre del Principe.

Sobre la muralla y mas al norte se halla esta almunia que pertenece hoy á un particular y á la cual se han dado diversos nombres como Baño de Damas ó Casa de las Odaliscas, hasta que nos ha dicho Beni Alkatif que fué el palacio que construyó Ismael para la Sultana Olva, cuyo dato es el mas verídico.

Su construccion y embellecimiento es del mejor gusto morisco. Todo el jardin que tiene delante lo ocupaba una hermosa alberca cuyos cimientos se conservan todavia. La casa ha sido tan reparada y cambiada en su estructura que apenas hoy puede señalarse con exactitud la primitiva forma y dimensiones. Parece, sin embargo, que era un vestíbulo cuyo techo se ve hoy en la antesala del piso segundo, largo y estrecho, del cual se pasaba á una sala cuadrada de mucha altura. dividida ahora por un suelo para conseguir de ella dos habitaciones. Sus mosáicos y arabescos han sido cubiertos de una espesa capa de pintura al aceite de color grosero y caprichosamente repartido; nótase, sin embargo, bastante belleza en la antigua decoración, en el artesonado de madera y en otros accesorios que fueron bárbaramente estropeados. Esta casa pertenecia no hace todavia cincuenta años al Real Patrimonio y fué vendida por una corta suma inferior á su verdadero valor.

Lo mas notable de ella es la torre ó mirador que está revestido de los adornos mas preciosos delicados y menudos de toda la Alhambra, los cuales se conservan regularmente y los recomendamos como la mejor muestra del trabajo arabesco. Alternan en ellos las letras cúficas y africanas con motes y versos que están incompletos.

Á la derecha de este edificio hay un grupo de casas miserables que dicen pertenecieron á D. Álvaro de Luna y pasaron al dominio de la Corona (1). En lo antiguo eran dependencias de los alcázares y como tales se ocuparon por moriscos en tiempo del primer Conde de Tendilla.

Despues en el Partal (2) propiamente dicho, solo hay ruinas de casas moriscas que no tenian enlace con el palacio, porque los muros se cierran aquí completamente, y todo el espacio ocupado por las huertas inmediatas conservan ruinas de edificios entre los que se hallaria el que Ismael dedicó á su mujer predilecta Zeineb, cuyas rivalidades con Jadicha obligaron á este príncipe á construirle una casa, separada de la que le habia regalado el Sultan su hermano.



Puerta de los Siete Suelos.

En el plano se verá la distribucion de las torres, cuyo número era de treinta y siete antes que los franceses en 1810 destruyeran las que hay en ruina; las restantes conservan

<sup>(1)</sup> Archivo de la Alhambra.

<sup>(2)</sup> Tambien quiere decir, pajaro.

nombres de tradicion ó de circunstancias modernas que les han impuesto sus modificaciones. Son las mas antiguas las de la Alcazaba, en cuyos fundamentos se construyeron y ensancharon las que hoy existen; las dos torres principales tituladas del Homenaje, construidas antes de la Judiciaria y la de la Vela llamada de Giafar, que ya tenia una campana en tiempos árabes, segun contaban los moriscos de la reconquista diciendo que su sonido les preludiaba grandes desastres. Parece que los Reyes Católicos mandaron colocar una campana en ella para señalar las horas de recogimiento durante la noche, á lo cual podemos añadir que en 1569 se hizo una para esta Torre por un tal Juan Vélez que fundió los argollones del Palacio del Emperador, y que en 1595 se vació otra con el metal de la anterior, hasta que por último en 1773 se hizo la que hoy existe, para prevenir á los labradores de las cercanías las horas de los riegos. Esta torre fué el verdadero vigía de los árabes y en ella se tremoló el pendon castellano el 2 de Enero de 1492 á las tres de la tarde por primera vez, cuya ceremonia se repitió luego durante mucho tiempo en el mismo sitio.

En esta Alcazaba cabian perfectamente 1500 guardias bajo las bóvedas de sus adarves y torres, incluyendo el cuartel que hay cerca de la puerta de la torre avanzada del lado norte, por cuya caserna se introducian los cañones que mandó colocar en la plaza mas baja el Conde de Tendilla. Los adarves del lado sur fueron completamente restaurados en 1529.

# Torres Bermejas.

En la cerca de muralla que desciende flanqueada de macizas torres desde los Adarves á la Puerta de las Granadas y de aquí sube hasta el otro lado del frondoso valle, se ve un

grupo de baluartes imponentes que dominan todo el centro de la antigua poblacion, cuya fortaleza es el castillo citado. Se dice que fué construido sobre antiguos cimientos romanos para someter á los mozárabes que poblaban el barrio de S. Cecilio, pero nosotros no hemos hallado en su construccion otro dato que el estar sus muros hechos en dos épocas muy distintas, ambas árabes, y la primera correspondiente á los restos que hemos citado, del pié de la Torre de la Vela, propios del siglo VIII. Luego en tiempo de Cárlos V experimentó la última importante restauracion.

Se añade tradicionalmente que en la época del primer Alhamar se reedificaron aumentándolas con los pabellones que conservan todavia, siendo la antigüedad de estas torres del tiempo de la invasion agarena en España, porque antes de 915 cuando al Waliato de Illiberis lo dominaban diversos capitanes sin señorío alguno (1), ocurrió segun las crónicas, el año de la Egira respectivo al 889, que se encerraron en las Torres Bermejas los damasquinos y las tropas del Califa capitaneadas por el renegado Nahil, y aquí fueron cercadas por los habitantes de la comarca armados de flechas, lanzas y hondas, y sitiadas las tropas por estas gentes recibian en las puntas de las flechas que pasaban por lo alto de las murallas del Castillo rojo, versos que decian:

«Las casas de nuestros enemigos están desmanteladas é »inundadas y sus techumbres arrancadas por los vientos »del Otoño. ¿Qué nos importa que celebren sus pérfidos con-»ciliábulos en las Torres Rojas, la perdicion les seguirá por

»do quier.»

En las mismas luchas contra la dominacion, poco tiempo despues, en 990, Soliman Ben Said, caudillo y poeta que fué encargado en algunas ocasiones de la defensa del fuerte, les hablaba en versos de este modo:

«¿Sois, hijos de Meruan, cual nosotros, para la retirada? »Vuestros caballos que están trabados en los combates, pa-

<sup>(1)</sup> Hasta Ben Muzin que parece fué el primero que recibió el señorio de Granada en 1013.

»recen gamos cuando huyen, os jactais de ser los luceros que »alumbran el valle del Genil...... Abandonad los cármenes »deleitosos, y los alcázares dorados que pertenecen con mas »derecho á los valientes.» Cuyo texto nos induce á creer que por este tiempo habia una poblacion en Granada que poseía alcázares diferentes de los de la Alhambra y situados en este lado de la poblacion, que habitaban mas antiguas razas.

Antes, y en tiempo de Abderrahman I, fundador del Califato de Córdoba, se dieron dos asaltos á las Torres Bermejas y se tomaron por el *Schevani* que era Wali de Elvira; por cuya victoria fué nombrado aposentador de la fortaleza. Á este Capitan y Wacir se atribuye por algunos autores la fundacion de la Alcazaba Cadima, es decir, que viviendo en Illiberis y siendo ya gobernador de la Kora á que se daba aquel nombre, se construyó la Alcazaba antigua, datos que vienen á ilustrar la cuestion del orígen de Granada, ó á lo menos de lo que los árabes encontraron en este mismo paraje; asunto muy controvertido en nuestro tiempo.

Las torres tienen un hermoso aljibe, cuadras subterráneas para cuarenta caballos, y habitaciones para dos centenas de soldados. Es uno de los castillos que se conservan íntegros y construido segun el arte militar de su época. Damos la planta en el plano general de la Alhambra, y recordamos con este motivo que el pintor Pedro Raxis hizo de él un modelo en 1599, para enviarlo al Rey que quiso conocer las tan afa-

madas Torres Bermejas (1).

Por último, la fábrica de este fuerte es anterior á muchas obras de la Alhambra que parecen de la misma época. La formacion de su argamasa, las aristas de sus piedras en lechos, la forma de arcos y techumbres, nos indican ese período que ya hemos distinguido en la Alcazaba, anterior al establecimiento de los nazaritas; y la fabricacion y cimento de cal y grava que Plinio atribuye á los fenicios y romanos no es la clase que aquí se encuentra, como puede observar-

<sup>11</sup> Archivo de la Alhambra.

se comparando los restos de murallas antiguas hechas por moriscos desde el siglo XI en adelante.

Como fortificaciones mas importantes en el segundo recinto murado de la Alhambra citamos la Puerta de los Pozos, la de las Cabezas y la del Agua. Las primeras tienen un cubo levantado con tres bóvedas circulares, una de las cuales está soterrada, lo cual ha hecho suponer á muchos que existen siete suelos ó pisos para bajar al fondo. No hemos visitado nosotros mas de tres, pero respetando tradiciones vulgares bien pudiera haber otros antes de comunicarse con los silos y pozos de la explanada de los Mártires, que eran muchos, y los cuales sirvieron de graneros públicado de la explanada de los mártires.

cos en los últimos tiempos de carestía y guerras.

Lo misterioso de los Siete Suelos ha dado orígen á cuentos fantásticos muy interesantes que se pueden reducir en nuestra opinion, á que hay una mina ó viaducto que pasa por los cármenes del callejon del Caedero y por Buenavista, donde estuvo el convento de monjas potencianas, cruzando por los Mártires, hoy finca del Sr. Calderon; el cual se extendía desde esta torre cilíndrica hasta el Cuarto Real, Jardines de la Sultana y Bibataubí. Otro viaducto hay indicado desde la Casa de los Tiros, Bibalfajarin y Puerta del Mauror hasta las Torres Bermejas, pero no se detalla tan distintamente como el anterior, cuvos subterráneos impenetrables dan lugar á mil patrañas. Se citan otras muchas comunicaciones en las antiguas descripciones de Granada, que seria dificilísimo determinar; pero la mas interesante de la Puerta de los Pozos conducia al campo situado al extremo de la Alhambra alta, donde Muley Hacen pasó la última gran revista á sus tropas, mas de 20.000 hombres, el dia de la gran inundacion de la ciudad, por haberse desbordado no solo el rio Darro sino todos los barrancos que rodean este sitio (1).

Mas abajo y como límite de la Alhambra, está la Puerta de las Granadas, en la misma muralla donde se veia en 4560 la

<sup>(1)</sup> Véase Hernando de Baeza y manuscritos árabes.

de Bib-Lauxar, entonces medio arruinada. A la derecha hubo una pequeña capilla desde el año 1500, donde hoy se halla la casita del Guarda y cerca de una cruz de piedra hecha levantar en 1599 por Leandro de Palencia, artillero. Otra cruz, llamada de Mondéjar, donde hemos dicho que se descubrieron las sepulturas romanas, hay orilla de la segunda glorieta del pasco del centro, cerca del Campo de los Mártires (1), sitio célebre por el rescate de cautivos; pero el interés particular de este sitio estriba en haber sido campo de maniobras militares; pasaje de comunicación antiquísima hácia la ribera del Genil y lugar donde en 1492 recibió el Conde de Tendilla las llaves de la fortaleza y alcázares, de manos del alcaide Aben Comixa que salió con 50 caballos por la Puerta de los Siete Suelos al encuentro de los caballeros enviados por los Reves Católicos, para que tomaran posesion de la Alhambra.

<sup>(1)</sup> En Toledo están las cadenas de estos cautivos que se guardaban en los silos y mazmorras.

# PALACIO ÁRABE.

Decíamos el 19 de Diciembre de 1869 á la Comision de Monumentos de Granada:

«De los tres reconocidos períodos de grandeza que en España desarrolló el arte árabe, el mas esplendente, puro v genérico, es el que manifiesta con general asombro el fastuoso recinto de los alcázares granadinos. En ellos se concreta la inspiracion, se unifica el estilo, se regulariza la forma y se origina el mas supremo esfuerzo del talento humano, bajo el sentimiento de las creencias y costumbres de aquella civilizacion. En parte alguna de las tierras españolas se encuentra un ejemplar mas armónico ni una prueba mas clásica de los prodigiosos elementos reunidos, para evocar el grado de cultura que alcanzaron ocho siglos de constante progreso. Ninguno, pues, merece tan alto concepto, y ninguno ha conseguido ante el mundo moderno el exclusivo renombre que goza; ni la civilizacion agarena de Egipto, Persia, Turquía y África consiguió el refinamiento y belleza de la Alhambra granadina; ni las glorias de la reconquista están simbolizadas en ningun monumento español mejor y mas cumplidamente que en este último baluarte, tan obstinadamente defendido y tan heróicamente ganado.

Situada en la cúspide de una colina que se escogió como lugar seguro y defendible á la usanza de la edad media, quedó aislada y ceñida por una línea de fuertes murallas y robustas torres que flanqueaban sus puertas, en tanto que las rápidas vertientes de sus escabrosas faldas se abrieron á

una lozana y frondosa vegetacion, cuyas raíces debian asegurar el terreno y hacer mas estables las atrevidas construcciones de la cima. Las aguas, que ingeniosamente se sangraron al Darro para conducirlas á aquella altura y alimentar los estanques, baños y aljibes, se abandonaron por las naturales vertientes de la montaña, y produjeron esos fantásticos bosques que se han hecho proverbiales en todo el mundo. En el espacio cerrado por las murallas, levantaron el alcázar, las mezquitas, el harem, las oficinas públicas, y las opulentas viviendas de una numerosa corte; entre la fortificacion y sus almenas se alzaban minaretes labrados; el arte bordó sus principales estancias; los preciosos arabescos se prodigaron por todas partes, y el lujo de la comodidad y del deleite dió mágico encanto á todo este singular conjunto.

Su recinto todo, con los citados bosques y jardines, es lugar sembrado con los despojos de doce siglos, bello por el arte y por la naturaleza, donde ambos elementos se han combinado maravillosamente para producir un contraste que

convida á la meditacion y al estudio.»

En el lado norte y como recostados sobre las murallas y torres del circuito, se levantaron los diversos edificios que constituyeron la morada de los Reyes Nazaritas, extendiéndose ilimitada é irregularmente por aquellas y ocupando un espacio interrumpido por dilatados jardines y estanques, muchos de los cuales han desaparecido por el desden ó el abandono.

Construidos casi todos despues de la conquista de los Almoravides, y por lo tanto al estilo llamado morisco, ofrecian en su planta las diferencias originadas de la desigualdad del terreno, lo cual daba á su aspecto una estructura particular no parecida á la del pequeño Alcázar Al-Motacid de Almería, ni á la Almunia de Valencia, ni á Dar-us-Sorur de Zaragoza, ni al de Almamú de Toledo; los cuales fueron levantados en lugares llanos y espaciosos. Bajo la formidable envoltura de sus fuertes y elevados baluartes, se abrigaba uno de los mayores prodigios del arte musulman, colocado

en la cumbre de una montaña á semejanza de los castillos feudales que poblaban la Europa en los siglos medios; tiene toda la sencilla magnitud de los de Oriente, engalanado con la fantasía que le presta el mas delicioso paisaje que España podia ofrecerle, y á lo que debió quizá el que desplegara el lujo de decoracion y peculiar estilo de florecimiento, sin rival entre los innumerables palacios construidos por los primeros Califas.

Con efecto, próximo á la misma época, los Seldjukidas otomanos en sus correrías al Imperio Bizantino, construian edificios del estilo árabe cubriendo sus paredes de inscripciones y sentencias coránicas, á semejanza de los antiguos monumentos asirios, sin que ese geométrico ornato llegase allí á ser tan ostentoso y rico como en los alcázares españoles. En aquella region, los monumentos ofrecian la diferencia de coronarse de cúpulas revistiendo la forma exterior mas simétrica y armoniosa, mientras que aquí esos mismos alcázares se cubrian de plataformas almenadas en líneas regulares, cuvo motivo pudieron estudiar en los monumentos egipcios y en los cartagineses que dominaron antes de pisar nuestro suelo. Allí las plantas de las basílicas griegas; de los templos Himaritas y de las construcciones salomónicas; aquí los accidentes de las fortalezas romanas y fenicias que habitaron los godos y ocuparon los guerreros invasores, primera concepcion de sus almunias y palacios; allí ornamentaban los exteriores como la mezquita de Brusa con esquisitos mosáicos de mármoles de colores, aquí esta misma decoracion tuvo que concretarse á las puertas de sus fortalezas, dejando para el interior de sus grandes patios la mayor parte de esta clase de esculturas; y únicamente se conservó aquí el sistema de colocar el harem y patio cuadrado delante de las mezquitas con los minaretes separados del cuerpo de estas como en Córdoba y Sevilla, dejando el resto de sus construcciones velado por las formidables murallas de defensa.

Así, pues, los que visitan los alcázares sevillanos y los jardines fastuosos que hoy se conservan, recuerdan las fortalezas

de Bajecid-Ylderin sobre la costa de Ásia, y el castillo Cortagargantas del Bósforo, cuva situacion, sobre una planicie, conserva mejor el espíritu de sus primitivas construcciones; pero en Granada y en igual período debemos remontarnos á el arte musulman, resultado de la fusion entre árabe y bizantino, que se ve muy ostensiblemente en Samarcanda y en Kesch donde los monumentos de Tímur están fraccionados entre torres v patios decorados con basamentos de porcelana, y jardines con viaductos que los comunican á semejanza de les que aquí se ven; obras mas inspiradas por las esculturas asirias, pero con la notable diferencia que las bóvedas de colgantes no se habian insinuado con la galanura y uniformidad que se manifestó entre los otomanos y egipcios modernos, hasta formar, como en la Alhambra, las enormes cubiertas de estalactitas de una perfeccion sin rival. Es preciso recordar la Persia para hallar estas facetas de cristalizacion que importaron al Imperio de Oriente, y que tuvo su origen en la mas antigua mezquita de Yspahan del siglo IX, donde se construyó una cúpula compuesta como estas de otras mas pequeñas que se multiplicaban indefinidamente. En la Alhambra el arte árabe es, pues, mas genuinamente persa, se separa de las obras griegas del Imperio Otomano; se conserva mejor en todo el período de la invasion africana y viene hasta reproducir las grandes portadas con medias cúpulas de estalactitas, y los monumentos de formas cuadradas y octógonas que hay en medio de los jardines, como mausoleos; llenando los espacios de las construcciones ligeras que se ven apoyadas sobre delgadas columnas, y sosteniendo miradores cubiertos de persianas, desde donde las mujeres asistian á los espectáculos que se celebraban en los vestíbulos.

El palacio de la Alhambra no se descubre aun despues de encontrarse el observador en la cúspide de la misma montaña sobre que se halla construido. Es necesario contemplarlo desde el Generalife ó el barrio antiguo del Hajarix para apreciarlo en su verdadera extension, pues que no se hallan en él las espléndidas fachadas de los palacios cesáreos; pero en cambio su interior nos ofrece una numerosa variedad de cien arcos diversos, desde la ojiva al túmido, al de segmentos y de contralóbulos, al de arranques prolongados y rectos, última modificacion gótica, al de colgantes, semicircular, de herradura, que es, en fin, verdadero feston cerrado, cuya curva se ensayó en Bizancio y se copió en Venecia, para ser olvidada, y hallarse de nuevo en Cairo, Túnez, Fez y en nuestro suelo.

Es el clima frio y lluvioso de esta comarca lo que ha impreso à la arquitectura un aspecto diferente de la persa que se construyó en Teheran hácia el siglo XIII. Los colgantes de la Torre de Rages son los de la Alhambra, pero mas informes; los arcos del Puente de Hasan y mezquita de Tauris son ondulantes como el de la entrada de Lindaraxa; el Puente de Mianek y sus contrafuertes, como el de Cubillas antes de su restauracion; las murallas de Cabul con torres redondas son como las que se suponen fenicias en la Alcazaba antigua del Albaicin; las almenas piramidales y las puertas de esta poblacion son iguales á las de Candahar, y por último, en el sepulcro de Baber se recuerda la Sala del Tribunal con sus arcos apuntados, y en el de Mahmud en Chazna, los arcos aperaltados de las Salas de Abencerrajes y Dos Hermanas; de modo que por razon del clima y necesidad de la guerra, el arte árabe manifestado en la Alhambra con las tradiciones persas y bizantinas tiene mas idealismo oriental que europeo, menos semejanza con el que se manifestó en Córdoba y en Sevilla, es original por tradicion y superior á cuantos hay del estilo mahometano.

Con tales recuerdos vamos á penetrar en él y á estudiar su planta. No tratemos de buscar en ella la inflexible línea ordenada de los monumentos greco-romanos, ni la simetría de los patios como los del Escorial, ni la forma cuadrada como los tableros de damas á que semejan los edificios despues del renacimiento: aquí está el arte de la conveniencia con sus fórmulas mas naturales. En la casa del árabe se refleja su vida, se sospechan sus deseos, y se siente su lascivia: varia

en tantas formas y proporciones como es inconstante en el uso de un refinado sensualismo. Al lado de una habitación cuva grandeza no igualó nunca la espléndida magestad de los cuartos romanos, hallamos el alhamí estrecho y un pasadizo no mas alto que la estatura humana. Mírese con detencion el plano adjunto y se verá que no hay una puerta medianamente grande para entrar al Patio de los Leones, mientras las hay de las mas hermosas y elevadas para dar paso á un pequeño divan que apenas puede contener el ajuar de una persona. En casi todos los edificios importantes de otro género se hallan las partes relacionadas con el todo, pero aquí ¿qué relacion hay entre el Patio de Arrayanes, y el de la Mezquita, entre estos y el de los Leones; entre los techos estalactíticos de las Dos Hermanas y el arteson de lados planos como facetas de un diamante, de la Sala de Embajadores? Aquí una gigantesca cúpula y una torre levantada como cabecera del gran patio, con un ingreso central é imponente; pero el todo sin una puerta de decoracion exterior, guardado en el fondo de edificios sin ostentacion de la fachada, sin lujo, sin un magnífico ropaje de rico ornato que envuelva las preciosidades engarzadas en sus rincones y entrecijos. ¡Cómo se adivinan entre sus muros las costumbres peculiares de raza! El árabe heróico y magestuoso, el árabe meditabundo, el árabe cariñoso y galante, el árabe cruel y tiránico; para cada virtud y para cada vicio de su existencia. hay una forma, un lecho, una especie de urna para abrigarlo y contenerlo. Estudiemos los edificios de nuestra civilizacion moderna y veamos si pueden definirse del mismo modo.

En la parte que se conserva hoy habia tres palacios distintos, segun algunos viajeros del siglo XVI que dicen existian dos alcaides al uso del tiempo de los moros, los cuales guardaban dos palacios. Mármol tuvo noticia de dos; pero tenemos datos que asignan las mismas razones á la existencia de otros, y una real cédula (1) que dice: «Póngase un alcaide

<sup>(1)</sup> Legajo 14 del Archivo.

ó capitan en cada uno de los castillos y alcázares de la Alhambra» lo cual prueba que estos eran muchos.

Pero aparte de otras consideraciones, tenemos á la vista la planta donde se ven tres construcciones advacentes, formadas la una por los números desde el 15 hasta el 58; la otra por lo que comprenden los números del 1 al 8, y del 31 al 44; y la tercera desde el 9 al 22. Obsérvense estos tres grupos y se hallará que no corresponden absolutamente en sus líneas de muros, ni en sus centros, ni en las dimensiones de sus cuartos, ni en su forma y disposicion, y que cada uno constituve un edificio aislado que satisface á las necesidades de aquellos tiempos, y que no tienen relacion tampoco en el género de sus adornos, como indicaremos.

Uno de estos grupos, el primero citado, es el de construccion mas antigua: la forma del arco de herradura del tiempo del califato, el lintel cuadrado de algunas puertas, el capitel bizantino, el artesonado plano, el ornato seco y sin enlace semejante al de Túnez y Egipto, el alero de los kioskos del Oriente, pilastras en vez de columnas, menos desenvoltura y grandeza, todo indica que esta parte fué la primera que se construyó y que pasaron muchos años antes de la construccion del segundo grupo.

Este ocupa el centro todo con la Sala de Comareh, segundo período de grandeza para el arte de los árabes, lo mismo que para su historia, final del siglo XIII. Aquí está retratada la época de la fundacion de la dinastia Nazarita, portentosa civilizacion que ofrecia España á los que venian á

ella en busca de ciencia y de cultura.

El tercer grupo no se parece ya á los anteriores. Es el Patio de los Leones y cuartos advacentes; época florida del arte musulman, mas fantástica y caprichosa, de planta regular y de variada decoracion. No se encuentran en ninguna parte del mundo ejemplares mas bellos de arcos y columnatas; este patio por sí es un poema, donde se siente el aroma y la inspiracion de una época deslumbradora por el lujo, debilitada por los placeres, de costumbres dulces, de imaginaciones ardientes, que desmoronaba el imperio de los musulmanes y preludiaba el abatimiento de la raza y la postracion de su grandeza. Este edificio, cerrado por todas partes, tiene un estrecho pasadizo, núm. 8, por única entrada; termina por el gabinete de Lindaraxa y por la Sala de la Justicia, y todas las demás construcciones de los números 23 al 26 fueron hechas despues de la conquista, con el torpe propósito que hemos ya consignado al principio de este estudio.

Tales son estos tres alcázares unidos hoy y que tan claramente se distinguen al analizar la planta de ellos. Nosotros hemos buscado las comunicaciones que tendrian y solo hallamos una estrecha puerta para cada uno, cuya construccion indica que fué hecha para el uso privado sin ostentacion de

ningun género.

Los que querian darles una forma mas simétrica echaban siempre al Emperador Cárlos V la culpa, por lo que habia hecho desaparecer para levantar su inútil obra; pero conviene fijar bien las ideas y la suma de responsabilidad que tuvieron los conocidos artistas de aquel monarca: investigaciones recientes hechas sobre el terreno y la prolongacion de algunas líneas de cimientos de los subterráneos del palacio del César, nos han puesto en la posibilidad de marcar todo lo que fué destruido del palacio árabe. Véase la línea de puntos números 7 y la 6, y se halla la continuacion del foso que aislaba el alcázar morisco que hoy existe. Es fácil demostrar que habia edificios en el ángulo que se señala, porque aun quedan las puertas de entrada, algunos cimientos y el terreno removido solo en el espacio que comprenden las líneas; mientras lo restante es terreno de aluvion con capas de cristalizaciones calizas ó cuarzosas y de suficiente dureza para no poder equivocarse tan fácilmente, con los trabajos hechos para cimentar el palacio del Emperador. Los únicos departamentos subterráneos que tiene este edificio se hallan en el citado espacio, pues hay un desnivel de cuatro metros y medio en la planta de los dos monumentos; una razon más para poder fijar lo que pudo destruirse por este lado y la importancia que podrian tener las habitaciones de invierno, destruidas.

Falta demostrar lo que significa esa construccion incoherente de los números 28 y 29. No se puede formar una idea de la causa de estas irregularidades, más que haciéndose cargo de que la Alhambra ocupa toda la cúspide de un cerro bastante escarpado por el norte y oriente, y sobre el cual se hizo un cerco de murallas y torres que seguia próximamente á la misma altura de nivel, todas las sinuosidades del terreno. Los edificios que describimos están como acostados (si se nos permite la frase), apoyada su cabeza ó más importante habitacion en una de las torres del circuito. De aquí que sea imposible la uniformidad de las líneas de construccion y que la idea más exacta que se hace de ellos es, la de que los cuartos son fortalezas, y que entre estos pabellones hay espacios que cubrian jardines, como el que suponemos desde luego en todo lo que ocupa hoy los patios de Lindaraxa y de la Reja ó Prision. Explicado esto se nota que la torre del Mihráb era independiente, con su puerta especial que hemos descubierto, y sin ese corredor que hoy conduce á él, hecho en el año de 1544.

Veamos ahora las trasformaciones que ha sufrido el palacio despues de la conquista.

Consta por los expedientes numerosos que se conservan en el archivo de la Alhambra que han sido muchas las obras hechas en el palacio y muchos tambien los períodos muy largos de abandono que ha experimentado. Desde 1605 hasta 1752 estuvo completamente olvidado, segun dice un informe dado por la Junta de Bosques al marqués de Guardia Real. Antes de esta época habia consignaciones destinadas para sus reparos, que nunca bajaron de 6000 ducados anuales, segun consta de muchas reales cédulas. ¿Cuál seria el estado del alcázar en el siglo XVII que en 1610 obligaron á pagar á un administrador los daños que originó en la Sala de Comarch y Patio de Arrayanes, por haberlo convertido en almacen de armas y municiones?

En cada departamento del alcázar habia un alcaide ejerciendo señorío y este cerraba sus puertas, tenia sus criados y privaba al público de visitarlo. En el siglo XVI, consta que los alcaides se llevaban los porteros á sus posesiones para emplearlos en su beneficio y entretanto las torres estaban cerradas.

Ha sido siempre difícil averiguar las reformas que los Reyes Católicos emprendieron en el palacio. El dia 5 de Enero de 1492, tres dias despues de tremolado el pendon en la Torre de la Vela ó de Giafar, entraron en el alcázar los Reyes Católicos y oyeron una misa en la Sala de Justicia, en cuyo sitio se continuó celebrando siempre que venian á Granada desde el Real de Santa Fé: y consta de un manuscrito anónimo del Escorial que en 1492 hicieron obras en él, cuyo testimonio está confirmado por los escudos de flechas y yugo, con el mote *Tanto monta*, que hay en aquella y las inmediatas.

De un auto que obra en el archivo resulta que en 1506 habia empleados en el palacio varios alarifes moriscos que se ocupaban, por obligacion, de hacer las obras, los cuales daban trabajo personal como pecho ó impuesto; de cuyo dato se deduce que muchas trasformaciones se verificaron en el palacio durante los primeros años de la dominacion cristiana, que no se pueden distinguir de las obras antiguas de los árabes. Hácia el año 1509 un secretario privado del monarca Católico inspeccionó y dispuso nuevas restauraciones con los mismos operarios moriscos.

Desde 1524 en cuyo tiempo parece se derribó ó se inutilizó por un incendio lo que ocupó luego parte del palacio del Emperador, hasta 1609, se hicieron numerosos trabajos en el alcázar, que citamos al describir los lugares respectivos; y cuando ya se abandonó la obra moderna en 1625, era tal la poblacion de la Alhambra (1) que se pidió por los vecinos el palacio árabe para establecer telares de cintas, y desde esta época se cuidó poco, hasta el extremo, que en 1729 los

<sup>1,</sup> Pasaba de seis mil almas.

cuartos altos se destinaron á la cria de palomas para utilidad de la alcaidía.

Bajo la dominación francesa se acuartelaron en él los soldados que guarnecian la Alhambra, y á su salida deiaron el estanque lleno de proyectiles de cañon y pólvora. Por aquel tiempo y al final del siglo anterior, todo el palacio estaba habitado por familias pobres, en su mayor parte militares retirados, y otras que pagaban una mezquina retribucion. Los depósitos de agua servian entonces de lavaderos públicos, y en tan deplorable época, algunos viajeros célebres como Washington, Owen, etc., habitaron en el mismo palacio árabe, merced á una ligera retribucion que hacian á las familias encargadas de su custodia.

Hasta 1829 continuó el abandono ó mas bien el aprovechamiento injurioso del edificio; pero desde esta época un gobernador militar mas celoso de los monumentos (1) desalojó de ellos á las gentes que los ocupaban; hizo reformas de poco interés artístico, é inauguró los pascos de las alamedas. En 1840, á consecuencia de recomendacion hecha á Doña María Cristina entonces Regenta del Reino, por algunos viajeros ilustres, se emprendieron las primeras reparaciones en la parte puramente de fortificacion, hasta el año 1847 en que se hicieron las restauraciones de sus ornatos, los cuales se hallaban cubiertos de cal y yeso, mutilados y caidos de los muros por efecto de las humedades (2); los que no se habian reparado antes por ignorarse el procedimiento de ciecucion á la manera árabe, con los moldes de arcilla y madera; cuvos trabajos han seguido casi constantemente hasta el año 1869, en que la Alhambra como monumento nacional pasó del dominio de la Corona al de el Estado, que lo conserva como gloria de la patria y del arte, salvando así de que pudiera ser vendida ignominiosamente, esta jova de la civilizacion española.

<sup>(1)</sup> Don Francisco Serna enviado por Fernando VII para conservar estos edificios.

<sup>(2)</sup> El autor de este libro obtuvo entonces este cargo por haber presentado al Gobierno algunos modelos de decoraciones árabes del edificio.

### EXPLICACION DEL PLANO.

Todo lo que está trazado en negro corresponde á las construcciones hechas por los árabes, y lo que se ve rayado pertenece á los edificios que se han hecho desde la conquista de Granada hasta nuestros dias.

Las líneas de puntos señaladas con el número 7, indican la parte del palacio árabe que fué derribada para construir el de Cárlos V.

- 1. Puerta moderna del palacio.
- 2. Patio de los Arrayanes.
- 3. Alhamíes y divanes del patio.
- 4. Aposentos, alcobas, donde habitaban los árabes.
- 5. Puerta que comunicaba con los cuartos destruidos para hacer el palacio de Cárlos V.
- 6. Muro exterior de este palacio.
- 7. Línea que marca la porcion destruida del palacio árabe.
- 8. Comunicación con el segundo palacio dedicado al harem.
- 9. Sala que se hundió y decoró de otro estilo.
- 10. Patio de los Leones.
- 11. Pasadizo á cuartos árabes ruinosos.
- 12. Un aljibe y un patio encima.
- 13. Puerta antigua de los Abencerrajes.
- 14. Sala de Abencerrajes.
- 15. Comunicacion con la Ráuda.
- 16. Ráuda ó enterramento de algunos Monarcas granadinos, *hoy desmantelado*.
- 17. Patio de las Ceremonias.
- 18. Sala del Tribunal.

- 19. Sala de las Dos Hermanas.
- 20. Sala de los Naranjos.
- 21. Gabinete de Lindaraxa.
- 22. Patio hecho con columnas antiguas. La taza superior de la fuente es árabe.
- 23. Cuartos que habitó Don Felipe I y su esposa.
- 24. Pasadizos modernos.
- 25. Salas del tiempo del Emperador.
- 26. Puerta de la torre del Mihráb.
- 27. Corredor moderno.
- 28. Torre del Mihráb, modificada con pinturas italianas. Su antigua planta está en el piso bajo.
- 29. Corredores modernos.
- 30. Escaleras y cuarto idem.
- 31. Patio de la Reja. Nunca fué prision de Doña Juana.
- 52. Sala del Tesoro. Son subterráneos de las salas altas.
- 33. Viaducto de entrada á los baños.
- 34. Sala de los divanes, destruida en 1610. *Hoy res- taurada*.
- 35. Retretes. Destruidos.
- 36. Pila de desagüe.
- 37. Cuartos y sudorificos.
- 38. Caloríficos. Hoy destruidos.
- 39. Escalera antigua en restauracion.
- 40. Sala de la Barca, con restauraciones de últimos del siglo XVI.
- 41. Escalera que conduce á las almenas.
- 42. Fábrica del siglo XVI rellenando los pasadizos.
- 43. Sala de Embajadores ó de Comareh.
- 44. Comunicaciones modernas.
- 45. Sala mas antigua. Desde este número principia lo que correspondia al palacio primitivo.
- 46. Santuario ó Mosala del palacio. Hoy cambiada completamente.
- 47. Galería antigua.
- 48. Torre de los Puñales.



L's propredad

Escala 500

Plano del Palacio Arabe de la Alhambra

ven les descubrementes heches por D. Rafael Controras

# Back of Foldout Not Imaged

- 49. Arcos de un patio destruido, Machuca.
- 50. Sala oratorio para los Reyes Católicos.
- 51. Patio de la mezquita.
- 52. Escalera moderna.
- 55, Sala de recepcion, Saha.
- 54. Pasadizos de la entrada principal.
- 55. Puerta de ingreso al patio.
- 56. Zaguan.
- 57. Portal antiguo con la entrada principal del palacio, recientemente descubierta.
- 58. Edificios modernos.
- 59. Idem, idem.
- 60. Foso que separaba el palacio del resto de la Alhambra.
- 61. Continuacion de las murallas de la misma.

## Patio de la alberca.

Se nombró así en la mayor parte de los documentos oficiales hasta fin del siglo pasado, en que ha vuelto á llamarse de los Arrayanes, debido á las dos prolongadas mesas de arrayan que hay á uno y otro lado del estanque desde el tiempo de los árabes; entre las cuales descollaban algunos naranjos que fueron arrancados en 1548 y que hemos vuelto á plantar en nuestros dias.

Como el viajero hoy no encuentra hábil la antigua entrada se introduce repentinamente en este hermoso patio ó *Saha*, cuyo aspecto lo supone de pronto trasladado á los alcázares de Oriente.

Con efecto, en ningun otro género de arquitectura se idearon patios semejantes, porque ni el de la gran Mezquita de Córdoba, ni los de Sevilla y Sicilia tan modificados y hoy casi perdidos, ofrecen la disposicion de esta gran alberca coronada por decoraciones diferentes en extension y ornatos. Es necesario trasladarse á los países donde existe la raza viva y dominante, para hallar algo que se le parezca, en cuyo caso los detalles variarán forzosamente, y de aquí el especial, raro y extraño golpe de vista que el espectador recibe al pisar sus espaciosas galerías.

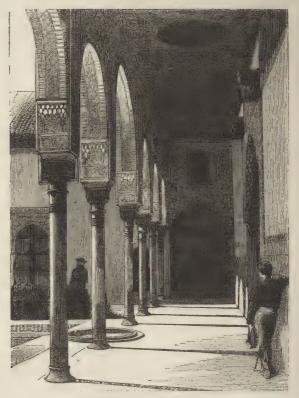

Patio de la Alberca.

Este patio se denominaba el Mesuar antiguamente, y segun el texto de sus inscripciones, fué Mohamad V el que lo mandó construir; aquel sultan Abu-Abdil-lah, que reconquistó á Algeciras y favoreció la vuelta de los Beni-Merines para que le ayudaran en las guerras contra los cristianos.

En el año de 1520 se hallaba guarnecido en toda su base con vistoso ornato, igual al que se conserva hoy en uno de sus costados. Sus arrayanes se veian de la misma manera colocados, con la sola diferencia que de ellos salia el agua que se derramaba sobre el estanque por numerosos saltadores, segun hemos podido ver en los restos de las cañerías árabes que en el año 40 se descubrieron, al mover las ataricas de mármol que hoy existen. Algunos naranjos tapizaban los planos sin adorno que hay en los largos costados. El pavimento era de mostagueras vidriadas azules y blancas, formando una labor semejante á la que se ve en los albamíes de Abencerrajes, excepto bajo las galerías, donde se hallaron siempre grandes losas de mármol blanco de tamaños diferentes á manera de mantas extendidas, cuyas piedras se habian hecho traer como todas las del palacio, de las canteras de la Sierra de Filabres, á veinticuatro leguas de Granada (1).

La forma clásica de este patio debe llamar la atencion del arqueólogo, porque en él halla detalles de la vida íntima del pueblo que lo construyó. Cuanta variedad de puertas hay en él abiertas; cuantas diversas decoraciones, unas mas ostentosas, otras mas sencillas, guarnecen los paramentos de sus fachadas, todo habla muy elocuentemente de sus costumbres, del misterio y del boato en que vivian. En el primer cuerpo de la construccion se abren numerosas puertas de diversos tamaños, que conducen á diferentes estancias, cuyo uso puede adivinarse sin entrar en ellas. Preciosos divanes, estrechas garitas, pórticos suntuosos, y esos dos elegantes claustros cuyos arcos realzados sobre prolongados arranques, muy próximos en la curvatura al arco romano, descan-

<sup>(1)</sup> En corroboracion de lo expuesto á propósito del mármol blanco de Macael, hemos visitado estas antiguas canteras y hallado en ellas capiteles rotos y otros á medio labrar del tiempo mismo en que se construyó la Alhambra. Sus labores son idénticas, y tambien hemos visto tazas para fuentes agallonadas en pedazos muy parecidos á la del patío de los Naranjos. Pero lo que es mas notable, que entre los mismos restos de trabajos abandonados desde muy antigua fecha, hay fragmentos de cornisas y fustes pertenecientes á la época romana; y los vaciaderos inmensos que se encuentran están indicando grandes explotaciones de 1800 años de antigüedad.

san en impostas de colgantes, que ciñen la escocia del capitel y se apoyan en esas singulares columnas de mármol blanco. las mas robustas y hermosas del alcázar. Puertas alicatadas semejantes á la que hemos restaurado en el centro de la primera galería, cerraban los claros de las cuatro mas elevadas decoraciones que hay simétricas, y otras mas pequeñas cubrian los humildes arcos que dan paso á los estrechos pasadizos; y se observa entre los siete claros de ambas extremidades, que el del centro está mas aperaltado que los otros, para dejar menos espacio á los tímpanos que tan primorosamente decoraban con arabescos traslúcidos en forma de rombos, enlazados con relieves de cintas, hojas ravadas, conchas y piñas informes, pero delicadas. De estas dos elegantes galerías, la del sur está superpuesta de dos cuerpos de diversa altura, el primero con siete ventanas cerradas de celosías preciosamente combinadas, construidas cada una de mas de 1500 piecesitas torneadas y cubitos rectángulos, que demuestran la ingeniosa paciencia de los obreros que á ellas se dedicaban; en la del centro hay un ajimez. El mas elevado cuerpo aparece como un gran balcon ó galería descubierta, menacir, distribuida en los mismos claros de fachada, desde la cual se goza la mas hermosa perspectiva de este patio. El arco que se ve en el centro del interior comunicaba con las habitaciones altas que fueron destruidas, y en los años 1840 al 43, se colocó el antepecho de hierro que tan inoportunamente vino á cambiar su antiguo carácter, cuya obra tenemos proyectado reemplazar por un tendido de balaustres de madera, semejantes á los que se conservan en las casas del Chapiz y otros barrios moriscos de Granada. El claro del centro, formado de cartelas, es una reminiscencia de la arquitectura indiana despojada de los animales alegóricos, pero bello y esbelto; se ha dudado si seria alguna restauracion caprichosa, pero sus tallados de madera y letras karmáticas están hechas por mano musulmana, y además, por mas extrañas que parezcan estas cartelas, tenemos ejemplares en Cairo, en Persia y en todo el Oriente. Son preciosas las dos hornacinas de las extremidades de esta galería, aunque bastante desfiguradas

hoy por falta de restauracion.

El lado opuesto del patio no tiene mas que el primer cuerpo, semejante al otro, con un grande arco de entrada á la Sala de la Barca y Salon de Embajadores, uno de los mas hermosos de este alcázar; sus archivoltas son de proporciones tan armónicas, y sus columnas tan admirablemente torneadas, que no tienen la mas ligera desperfeccion. Los capiteles de las dos del centro son los mas bellos y mejor labrados que hemos visto y de la mas moderna traza de almocarves; sus delicados adornos, pintados de azul y oro, la robustez del collarino, sin quitar nada á la esbeltez de la forma, y las suaves curvas de las bases, recuerdo de la línea gótica que se enrosca por el plinto cuadrado, hacen de estos pilares los mas preciosos objetos de arqueología mahometana.

Los cuatro alhamíes que hay á las cabeceras de estos dos hermosos claustros, constituyen esos tranquilos lugares de reposo donde los árabes pasaban la mayor parte del tiempo sobre almadraques de camocan forrados de aliceres de colores superpuestos y cosidos con hilo de oro formando cada color un dibujo diferente. A falta hoy de ellos, recreamos la vista en sus techos estalactíticos manchados todavía del brillante azul lápiz-lázuli que se halla tan prodigado en este Alcázar: en los restos de mosáicos muchas veces removidos; en la cornisa alacenada donde falta el bazar en que colocaban los vasos de barros encarnados, las armas con empuñaduras esmaltadas, y los candiles de bronce; y en los hermosos arcos de sus fachadas con dobles curvaturas escéntricas y con estrías de media concha á manera de los agallones chinescos. Sobre ellos hay recuadros guarnecidos de repetidos blasones que ostentan la fatídica levenda de «No hay mas vencedor que Dios;» y mas alto todavía, entre los planos apilastrados, unas pequeñas ventanas, mexnares y aposentos encima construidos.

Hay dentro de estas mismas galerías sobre una inscripcion que citaremos luego, planos poco armónicos en la actualidad que han dado ocasion á los anticuarios para que supongan en ellos la existencia de pinturas, semejantes á las que Makrisi cita de los monumentos antiguos de Bagdad y Cairo como originarias de la Persia. Ibn Batuta refiere, que en Granada habitaban muchas familias persas, y de aquí deducen que estos paramentos estarian pintados con escenas de sus guerras, fantasías de cuentos heróicos ó de continuadas aventuras, á la manera que el Califa Bi-Ahkam Yllah hizo pintar de los retratos de hombres célebres su renombrado alcázar; y aunque segun Ibn Jaldum, los árabes de Andalucía habian tomado la costumbre de pintar figuras en las paredes imitando á los cristianos, nosotros no hemos hallado aquí, en dichos paramentos ningun vestigio de ellas. Creemos, por el contrario, que era solo un medio de hacer mas sencilla la ornamentacion, para que descansara en estas paredes la vista del espectador, fatigada del exámen de tan finos detalles. El uso de las pinturas murales, atribuido á los Fatimitas, ha podido usarse en otros parajes que citaremos luego; pero en este sitio solo habia una superficie estucada y brillante de color de marfil, sobre la cual ponian tapices con decoraciones recortadas.

Los otros dos costados del patio, como hemos dicho, son mas monótonos; en ellos se cobijan habitaciones de uso reservado, observándose en los cuartos de la planta baja, que cada uno posee su puerta independiente, y que su interior está dividido siempre en dos alcobas y una sala, separadas únicamente por arcos, de los cuales debian hallarse colgados los tapices para ocultar divanes de reposo.

La puerta de arco de herradura, sin semejante en todo el palacio, indica por sí sola que fué siempre la antigua y única entrada á este patio de la *Albehira*, visto detenidamente su dentellado y sus enjutas, recuerdo positivo de los arabescos de Toledo; nada los iguala en la Alhambra; hay que buscar el adorno en los mismos motivos de la mezquita de Córdoba. ¿Por qué, pues, este arco nos hace retroceder tres siglos á lo menos en la historia del arte? Tiene, sin embargo, una rela-

cion de continuidad si entramos por él hasta llegar al patio de las dos puertas cuadradas y del gran testero que describiremos. ¿No parece que todos estos detalles pertenecieron á un período mas remoto? Si no halláramos en el arco central de la inmediata galería que da paso al *octuvan*, llamado Sala de la Barca, otro arco de *almocarves* con enjutas rellenas de ese primitivo adorno de vástagos y piñas arrolladas en espirales, ornatos que pueden llamarse primitivos, diríamos que la puerta antes citada estaba ya hecha cuando se construyó el resto de este patio.

Se hallan diseminadas otras puertecillas simétricas que servian para comunicar con escaleras que fueron destruidas, ó con pasadizos interiores. Las otras puertas pequeñas cerca y bajo las galerías tenian usos especiales para las guardias y servidumbre, cuyas gentes jamás se servian de las principales. Mas de un escritor se ha metido á censurar estas irregularidades aparentes, desconociendo el objeto social del arte; pero el que se halle iniciado en la vida íntima del pueblo árabe, en sus costumbres y en su religion, deducirá de la forma y atavío de estas diversas decoraciones, el destino de cada uno de los aposentos que guarda.

Cuatro importantes restauraciones ha sufrido este patio: una en 1535 y siguientes; otra en 1590; otra en 1691, y la

última en 1860.

En la de 1555 se encargó y presupuestó la reforma de casi todo el alero de madera, la composicion de la cubierta vidriada, con cuyo dato y otros que citaremos, no titubeamos en admitir la existencia de estas cubiertas en todo el palacio. Tambien se compusieron hácia la misma fecha los festoneados de tejas de colores que lo embellecian y las *jairas* del Patio de Comareh por un llamado Peñafiel que tenia la fábrica en la Alhambra (1).

En los años siguientes (2) se levantó casi todo el alero de

<sup>(1)</sup> Archivo. Legajos 172 y otros.

<sup>(2)</sup> Legajos 72, 83 v 50.

madera, albexares, porque dice el aparejador Vega que estaban podridas sus fardas y era preciso desmontar las armaduras de los almines, lo cual prueba que esas dos grandes líneas de los costados de este patio podian hallarse interrumpidas por kubbas ó cúpulas de diversas formas. Nosotros hemos hallado las tabias (1) antiguas interrumpidas donde asientan los kanes del alero, por obra moderna ó cristiana.

La restauracion de 1590 por Miguel de Luna se fijó principalmente en la galería de los tres cuerpos y en toda su yesería. Se hizo un muro guarnecido de la inscripcion, bajo el alero; se repuso toda la parte de azulejos destruida, por el maestro azulejero Antonio Tenorio (2) fabricante en la misma Alhambra segun el sello hallado en algunos tiestos del Secano, y se colocaron rejas de hierro rompiendo las ins-

cripciones.

En la del año 1621 se taparon muchas puertas del patio; se hizo una armadura colosal y pesadísima sobre el claustro que arrima á la Torre de Comareh, la cual estuvo colocada hasta el año 1857 cubriendo toda la Sala de la Barca y cobijando las dos torres de almenas, cuya obra hizo perder á este patio una gran parte de su belleza; tambien fué embaldosado con una multitud de piedras blancas procedentes de inscripciones raspadas que habian servido de decoraciones exteriores de otros monumentos, las cuales eran en número de 147, y en grandes pedazos, cuyos letreros fué imposible descifrar (5).

En todo el siglo XVIII y principios del actual ha perdido este patio la mayor parte de sús azulejos, la puerta de la

(2) Legajo 21 y otros.

<sup>(1)</sup> Asi se nombraban las murallas de argamasa.

<sup>(3)</sup> Al citar las restauraciones que hemos hecho en la Alhambra durante 28 años debo tributar un cariñoso é inolvidable recuerdo á mi querido padre, que había sido encargado de las obras de fortificacion y seguridad de estos edificios desde el año 1828 y por cuyo antecedente yo me consagré à los modelos decorativos y restauraciones subsiguientes que se han hecho para conservar el Alcázar, mediante los trabajos que presenté al Gobierno en 1847. Desde dicha fecha han cooperado tambien à estas obras, accidentalmente y como facultativos en ramos especiales, D. Baltasar Romero, D. Juan Pugnáire, el ingeniero militar D. Ramon Soriano y algunos ilustrados individuos de la Comision de Monumentos.

Sala de la Barca y sus *comarragias* ó yeserías moriscas y fué, por último, convertido su estanque en lavadero público y sus enclaustrados servian de taberna á las gentes que todavia el año 1835 subian desde la poblacion, para jugar á los náipes bajo sus bellísimos artesonados.

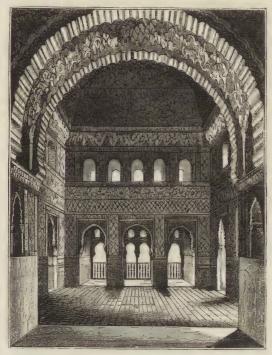

Sala de Embajadores.

Los diversos períodos de estas obras los hemos reconocido en el año 1850, desde cuya fecha y sin descanso, hemos restaurado toda la galería del lado norte por la entrada á la Torre de Comareh, en sus arabescos desprendidos, que eran muchos; hemos construido los tejados, restablecido el sotabanco medio ruinoso, reparado las torres cuvos pavimentos quedan aun como testimonio de los antiguos, y levantado la enorme y pesada techumbre ya citada, en cuyo paraje se restablecieron las almenas blancas, segun los fragmentos que se han hallado en los rellenos de las obras modernas. Su asiento indicado sobre la muralla de la pared vieja nos ha dado la evidencia de este ornato, por otra parte visto en los patios de la Mezquita de Córdoba. Hemos restaurado tambien los arcos de las puertas pequeñas, que se hallaban destruidos, las impostas, frisos, arrangues, y sobre todo la inscripcion en doce versos sobre las almadrexas (1) de las dos galerías, habiendo repuesto los ocho que se perdieron y que hemos tomado del texto de Castillo (2), haciéndolos reproducir en ambos lados con los mismos caracteres africanos y signos diacríticos, con cuya restauración puede leerse hoy esta hermosa poesía en metro tawil, la mas interesante del sitio, pues las otras que hay esparcidas entre los arabescos son salutaciones alcoránicas y alabanzas.

Hé aquí la traduccion:

«Bendito sea el que te concedió el mando de sus servidores y ensalzó por tí el islam cumplida y benéficamente.»

«¡Cuántas veces te acercastes por la mañana á las ciudades de los infieles y fuístes por la tarde árbitro de la vida de sus habitantes!»

«Les impusistes el yugo de los cautivos y amanecieron en tu puerta construyendo los alcázares, como servidores tuyos.»

«Conquistastes á Algeciras por fuerza de armas, y abriste al socorro una puerta que estaba cerrada.»

«Y antes de ella conquistaste veinte lugares é hicistes todas sus riquezas bienes de tus ejércitos.»

<sup>(1)</sup> Cuadrados de la labor de azulejos.

<sup>(2)</sup> Es sin duda el mas exacto que se ha hecho de las inscripciones de la Alhambra. Sin él no estarian tan de acuerdo los modernos arabistas.

«Si á escoger se diese al Islam lo que más desea, ciertamente no escogeria sino que vivieses y fueses salvo.»

«Y verdaderamente resplandecen las flores de la grandeza en este tu asiento donde la mano de la liberalidad se jubila y contenta.»

«Y sus retratos aparecen cada vez mas claros como perlas compuestas ó esmaltadas.»

«Oh hijo de la excelsitud, de la mansedumbre, de la fortaleza, de la generosidad, que aventajas en altura á las estrellas, en su apogeo.»

«Te has elevado en el horizonte del imperio con la clemencia, para iluminar lo que estaba envuelto en las tinieblas de la tiranía.»

«Has asegurado aun á las débiles ramas del soplo de la brisa, y has impuesto pavor aun á las estrellas en el centro del cielo.»

« Pues si la luz de las estrellas es trémula, solo es por miedo, y si las ramas del ban se inclinan es para dirigirte acciones de gracias.»

En la reparacion de las almatrayas de sus paredes, hácia 1829, invirtieron algunas inscripciones de los recuadros de las puertas grandes, cortándolas por medio para colocarlas de nuevo, lo cual tenemos proyectado corregir con otros accesorios de la misma época.

La tradicion, que cuando no se remonta á épocas muy lejanas, suele revelar mejor que ciertos documentos la realidad de los hechos que se buscan, en ninguna parte como en la Alhambra nos ha ayudado muchas veces á descubrir testimonios de acontecimientos, que despreciaron como patrañas los historiadores mas notables.

Cuenta ésta, que la mayor parte de las escenas que desde Muley-Hacen aceleraron la destruccion del reino de Granada, ocurrieron en este patio y muy cerca de la puerta hoy restaurada que da paso á los subterráneos del palacio de Cárlos V. Que el titulado Monarca el *Zagal* se lamentaba á la vista del estanque, sentado bajo la citada galería y rodeado de sus mu-

jeres, de las desdichas que habian de sobrevenir á los muslimes y se referia en sus quejas, á poesías atribuidas á los últimos reyes, las cuales eran recitadas en este mismo pa-

raje (1) por una esclava nombrada Marían.

Sin duda la puerta citada daba paso á un edificio que ya no existe, pero cuyos vestigios lo atestiguan. El dorso del muro demuestra que habia una construccion de tres cuerpos de alzada, sin semejante en ningun otro sitio del Alcázar, y en extension á lo menos de 50 metros de largo por 15 de ancho en su parte media, y que contenia aposentos propios para las mas escondidas habitaciones, en las cuales vivian los reyes con mas comodidad durante el invierno que la que podia ofrecerles el resto del Alcázar. De aquí procede que aquellas tradiciones sostengan desde el fin del siglo XVI la existencia de dicho palacio de invierno, y que á las últimas escenas de la morada de Boabdil y de las referidas canciones se les haya asignado este sitio poético.

Por otro lado sabemos que un tal Juan de la Vega, en 1524, contrató el derribo de la parte quemada del palacio, junto á la entrada, incendio atribuido á los soldados (2), y por consiguiente antes de la fecha en que se principió el palacio del Emperador; lo cual prueba que existia esa parte de palacio destinada á invierno, segun los relatos de los moriscos; quedando á salvo la responsabilidad grave que pesaba sobre los primeros artistas encargados de levantar la obra moderna, los cuales probaron en diversas ocasiones el aprecio que les merecia la Casa Real vieja, como llamaban al palacio árabe, conservándole su carácter, segun consta de los contratos y condiciones de aquellas obras. Nosotros hemos visto además, reconociendo los cimientos del palacio del Emperador, restos de un muro que hace línea con el foso de la

<sup>(1)</sup> Abencirix Zohri, astrólogo de Abu-Hacen, un dia le dijo al monarca en este sitio, que habia oido sonar una gran campana, y que cada vez que pasaba por esta puerta la oia mas ruidosa, anunciándole á los moros que pronto los xpianos pondrian una en la mas alta torre para amedrentarlos, etc., etc.

<sup>?</sup> Testimonio de una escritura que firma un tal Rojas

Sala de Abencerrajes, el cual continúa hasta cerca de un pequeño aljibe antiguo colocado en el patio redondo. Desde dicho muro hácia la mencionada casa vieja, el terreno está cortado y lleno de escombros hasta llegar al nivel del Patio del Estanque.

En las nuevas construcciones han quedado por consiguiente los subterráneos que ocasionan este desnivel; todo lo cual prueba la existencia del palacio de invierno, derribado en 1524; así como que la construccion de los tres cuerpos que hoy se ven, estaba enlazada con él de tal modo, que constituia su fachada. Tambien existen vestigios de la escalera que comenzaba en una puertecilla pequeña del ángulo derecho de la galería.

## Sala de Embajadores y vestibulo de la Barca.

Es la más espaciosa de la Alhambra y la que ha sido más celebrada por sus tradiciones. Hay en ella cierta grandeza en la que parece como que los árabes se excedieron á sí mismos, dándole la magnitud de los edificios romanos y la elevacion de los góticos. Quizá á todo rigor no haya en su conjunto mas belleza que la que notamos en las de las Dos Hermanas y de Abencerrajes, sin embargo de ostentar una esplendidez decorativa, un atrevimiento de construccion en el artesonado y una distribucion de líneas tan bien ordenada, que difícilmente se encuentra en aquellas, donde si se quiere, la ornamentacion es más fantástica y risueña.

Por un arco de colgantes formado de dos festones casi rectos que se cruzan en la clave, entramos en una pieza trasversal de forma elegante, cuyas dos extremidades terminan en *mexuares* facheados con hermosísimos arcos de atarjas y hornacinas, apeadas sobre cartelas ó ménsulas que á su vez lo están en graciosas columnas apilastradas con filetes de jáiras. Este arco de ingreso parece mas propio del género bizantino en el ornato de sus enjutas, compuesto de ramas de eucina y piñas dibujadas á la usanza griega como las de los adornos germánicos del siglo XI. Observando estas enjutas con cuidado, se hallará que no tienen semejanza con las del arco grande de los claustros del patio ni con otras de la Alhambra, á no ser con las de las puertas más antiguas del palacio, que son del mismo género. Las impostas, entre letreros cúficos y columnitas, ostentan mejor el estilo primitivo, y es difícil darse razon de la causa de este accidente. Bajo las citadas impostas ó arranques hay dos hanias ó pequeñas takas que los árabes colocaban siempre á la entrada de las habitaciones y tambien á uno y otro lado de los claros de ventanas y menazires. Son de piedra de macael bastante trasparente, y están guarnecidas de inscripciones que indican haberse hecho esta obra en tiempo del fundador de la dinastía Abu Abdil-lah Mohamad, primer descendiente de los nazaritas; y como están talladas en la piedra no es fácil que havan sido cambiadas como al parecer se ha hecho con otras labradas en el estuco. Hé aqui la traduccion.

«Soy como el asiento engalanado de una esposa, dotada de belleza y de perfecciones.»

«Mira este vaso, y conocerás la exacta verdad de mis palabras.»

«Contempla con atencion mi diadema: la encontrarás semejante á la aureola de la luna llena.»

«Ebn Nasr es el sol de este orbe en esplendor y belleza.»

«Perpétuo sea en su elevado puesto, seguro de la hora del ocaso.»

En el nicho de la izquierda:

«Soy un glorioso monumento para la plegaria; su direccion es la de la felicidad.»

«Te parecerá este vaso un hombre de pié, cumpliendo con la oracion.»

«Y que apenas la concluye se apresura á repetirla.»

«Por mi señor Ebn Nasr ennobleció Dios sus servidores.»

«Pues le hizo descendiente del señor de la tribu de Jazrech Saad Ebn Obada (1).»

Sobre este último verso debemos añadir que la liberalidad es entre los árabes la obligacion de dar agua; y que esta palabra, tan repetida en el Alcázar, tiene mucha relacion con la abundancia de alacenas y nichos donde se colocaban los jarros para el agua de beber, ó las alcarrazas y almosias de laton para las abluciones. Esto destruye la creencia muy vulgarizada hoy de que las mencionadas takas eran para poner las babuchas ó chinelas.

En las poblaciones del África septentrional, se encuentran estos nichos dispuestos para contener jarros con agua, y algunas veces los dividen con bazares, en los cuales colocan los almofares y cimitarras, los libros de sus Kasidas ó poemas; los amuletos y los candiles, pero nunca se hallan en ellos las chinelas ni babuchas. Lo mismo se observa en Egipto, en Argel, etc. Ha llegado á suponerse que como á la entrada de las habitaciones se dejan los árabes las babuchas en señal de respeto, aquí las ponian en los nichos, cuyo error se desvanece fácilmente con decir que estas alacenas se hallan en otras habitaciones, construidas en el interior léjos de las puertas y en rincones no muy á propósito para este objeto.

Esta antesala ó vestíbulo se llamó siempre de la Barca (2), nombre que se cita en los legajos del archivo con motivo de las restauraciones, y que se atribuye á la forma del techo; pero que mas bien podria llamarse de la Bendicion, por la palabra beraca (3), corrompida posteriormente. Se citan dos

<sup>(1)</sup> De los amigos del Profeta que le regalaban delicados manjares y lo entretenian con alegre conversacion. De este personaje descendian los Reyes de Granada. Así lo cuenta Alchozami. Dos fueron los que vinieron à España de la estirpe de Saad Ebn Obada, uno de ellos se estableció en tierras de Takeruna (Ronda), y el otro en una alquería cerca de Zaragoza. La familia de este se trasladó á Arjona cuando Aragon fue conquistado por los cristianos, y alli nació Mohamad I, fundador de la dinastia granadina, cuya genealogia ascendente es asi: Mohamad I Algalib-bil-lah, Ebn Yusuf, Ebn Nasr, Ebn Ahmed, Ebn Mohamad, Ebn Jamis, Ebn Ocail, Ebn Nasr, Ebn..... Cais, Ebn Saad, Ebn Obada Al-ansari amigo de Mahoma, Al-Jazrechi de la tribu de Jazrech. (Jatib, diccionario.)

<sup>(2)</sup> Segun Pedraza y escritores posteriores.

<sup>(3)</sup> Tambien pudiera ser de Al-berka.

alacenas á uno y otro lado de la puerta, las cuales subsisten, aunque su decorado no es primitivo; cuya obra fué hecha despues; y dice Echevarría que habia en ellas letreros de extraordinaria alabanza, que publicó; pero que nosotros hemos hallado en el patio contiguo sobre los azulejos, como su verdadero lugar. En el fondo del alhamí de la izquierda hay una puertecita antigua que comunicaba á un cuarto revestido de arabescos, que ya no existe, y donde hoy se halla una escalera del año 1602.

Otra puerta en el lado contrario de la mencionada conduce á la reja del patio del mismo nombre. Todo este departamento se hallaba completamente aislado y servido por un alcaide especial que lo guardaba, como todavia era costumbre el año 1583, en que se obligó á dicho funcionario á residir en estos aposentos y cerrarlo por la noche.

Las inscripciones de esta sala son repetidas, excepto una que guarnece los anchos paramentos, donde se cita el nom-

bre de Abu-Abdil-lah, el fundador referido.

Todos los arabescos de ella fueron pintados y dorados con esquisito esmero á fines del siglo XVI, pero desgraciadamente ocultando los colores antiguos que no aparecen mas que en algunos sitios. Á los costados se elevan los elegantes arcos ya citados, y en sus enjutas nacen cuatro hornacinas que avanzan hasta encontrar las extremidades de una elipse prolongada, que es la base de la bóveda compuesta de alicatados poligonales, formando estrellas y grandes figuras geométricas semejantes á las de los almizates planos de la Sala de Comareh, y de difícil trazado sobre la superficie curva. Tambien este techo ha sido repintado en la citada época con colores impropios del estilo, por mas que hoy no aparezca de mal aspecto.

Además de las restauraciones de colorido se hizo una muy importante en la pared donde está abierto el arco de entrada al salon de Embajadores. Todo el espacio desde la puertecita pequeña que hay en el lado derecho y por la cual se sube á las almenas de la torre, hasta ocho metros de línea y toda

su altura, incluyendo el arco y el espesor cuadrado en un grueso de cerca de tres metros, fué construido el año 1686 y forrado de labores mal labradas que se notan muy bien, dejando sin adornos sus alfeizares. Era el objeto de esta obra fortalecer la torre, y por consecuencia cubrir ó rellenar de sillares el corredor angosto, que semejante á los que hay á la entrada de las salas de las Dos Hermanas y Abencerrajes, servia de comunicacion á los cuartos pequeños y escaleras de la torre, y por él se pasaba á las dos entradas que hay dentro de la sala, las cuales se ven cubiertas hoy de obra de sillería.

Tenemos proyectada la obra de reconstruccion del arco grande, lo cual completará el decorado del centro que hoy desarmoniza este conjunto.

Entrando á la gran Torre de Comareh, nos detendremos á contemplar el intrados de ese riquísimo arco de pequeñas boveditas pintadas de hermoso azul y oro, representadas por menudos adornos de grecas y delicados enlaces llenos de inscripciones perfectamente ejecutados. Otras dos hanias tiene mas grandes que las anteriores, con arabescos en su interior y techitos de ébano y alerce embutidos. Sus labores son finas como pocas y guarnece al arco una inscripcion recuadrando que dice:

En el de la derecha:

«Loor á Dios único. Apartaré de Yusuf el daño de todo mal de ojo con cinco sentencias: Yo me refugio al Señor de la aurora: Gracias á Dios.» Y así repitiéndose.

«Loor á Dios, aventajo á los mas hermosos con mi adorno y mi diadema y se me inclinan amorosamente los luceros desde el zodiaco.»

«El vaso (1) que hay en mí parece un devoto que en el Kiblah (2) del santuario ruega á Dios enternecido»

<sup>(</sup>i) Vuelve á hablarse de los vasos llenos de agua, lo cual sustenta la opinion que hemos emitido sobre estos nichos.

<sup>(3)</sup> Aquí está citado el nombre verdadero del sitio mas sagrado de los mahometanos: significa el medio dia y el santuario es el mihrab. Se ve que es el lugar que colocan del lado de oriente en todas las mezquitas.

«Seguras están contra las injurias del tiempo mis generosas acciones, que alivio al sediento y socorro al necesitado.»

«Como si yo tuviera la liberalidad de mi señor Abul Hachach.»

«No deje de brillar en mi cielo tan esplendente luna, tanto tiempo como continúe brillando entre las tinieblas de la noche.»

Léase ahora lo que dice la leyenda de la izquierda entre otros motes ya repetidos:

«Los dedos de mi artífice labraron sutilmente mis dibujos despues que se ordenaron las joyas de mi corona.»

«Imito al trono de una esposa y aun le aventajo, pues yo aseguro la felicidad de los cónyuges.»

«El que á mí se acerca aquejado de sed, hallará agua pura y fresca, dulce y sin mezcla alguna.»

«Como si yo fuera el arco iris cuando aparece y el sol mi Señor Abul Hachach.»

«No deje su morada de ser guardada tanto tiempo como la casa de Dios sea lugar de peregrinacion (1).»

Bien expresados están los primores de este arco en la anterior inscripcion, y son con efecto dignos de la entusiasta alabanza que les tributa el poeta. No hay otro mas delicadamente hecho y ornamentado en todo el Alcázar, aunque su forma no sea tan elegante como la del mirador de Lindaraxa. Aquí las proporciones son grandiosas, la curvatura mas esbelta y sencilla, su construccion mas sólida; en el interior sorprende ese esquisito bordado á pincel sobre sus detalles y en tan diminuta escala. Las enjutas son elegantes, por ese hermoso lazo en espiral tallado en su centro, debiendo advertir la diferencia que se nota entre ellas y las que hay en el arco de colgantes á la entrada de la Sala de la Barca.

Existen tres balcones *mikkeh* en cada uno de los tres lados opuestos al de la entrada, los cuales, por causa del extraor-

<sup>(</sup>t) Seguiremos el mismo órden de no insertar mas que las inscripciones de importancia, pues seria enojoso en este libro el repetir las suras coránicas, las salutaciones ó las zalemas que á cada paso se encuentran.

dinario espesor de los muros, forman nueve alhamies ó cuartitos, cada uno con su techo particular de laceria y arriates, conservando ajimeces en las ventanas. El alhamí de la derecha fué habilitado en 1536 para dar paso á las nuevas y mezquinas construcciones que se arrimaron á la torre. La primera altura decorativa de este gran aposento ha sufrido fatales restauraciones en 1686; sobre ella se extienden dos anchos frisos de diversa traza con inscripciones cúficas y africanas, y en cada lado se abrian cinco ventanas con adornos calados y cristales, que han desaparecido; despues grandes letras de carácter africano, y encima una ancha cornisa de mocarnos, desde donde arrancan los planos inclinados de un rico arteson en grandes facetas ó en polígonos trazados de aleria, donde se ven grupos de estrellas á manera de constelaciones ordenadas. Contemplando bien los enormes planos de este salon, se echa de menos la forma atrevida y variada de las hornacinas, las cambiantes alturas de los arcos dobles triples y excéntricos que hay en otras estancias, y ese sistema de elevaciones angulosas que cambian desde el cuadrado al octógono, de este al exágono, y así sucesivamente hasta las múltiples boveditas de los almocarves. Con efecto, esos dos anchos frisos casi de la misma altura, separados por cintas uniformes con grabadas katifas, imprimen monotonía á los paramentos y parece á primera vista que el mas bajo se ha hecho posteriormente en reemplazo de alguna decoracion mas antigua; así como el friso de los escudos, hermosa trazería sin rival en el palacio, es la propia de esta distribucion, si estuviera inmediatamente asentada sobre los tímpanos que parece faltan á los arcos de los alhamíes. Los zócalos son de jáiras y alijáiras, hermosa sofeisifa que aquí se ostenta mas perfecta que en otros parajes, y el pavimento era de mármoles que existian en el año 1556 (1).

<sup>(1)</sup> La mayor parte de los datos relativos à los tiempos posteriores à la conquista se hallaban en el Archivo de la Alhambra antes del año 1850. Desde aquella época se facilitaron para que los vieran, à todo el que queria, y el año 1869 se llevaron los legajos en completo desórden à la Administración Económica de la provincia donde acabaron de desordenarse. Existen, pues, en los legajos tres o cuatro numeraciones diferentes.

Esta sala llamó particularmente la atencion de los historiadores con preferencia á las demás, y dice de ella Pedraza: «La fundaron los de Comarex de donde toma su nombre, aposento real y nombrado segun su manera de edificio, que despues acrecentaron diez reyes sucesores suyos, cuyos retratos se ven en una sala, etc. etc.;» y despues dice el mismo autor «que Comarex viene de la voz comarraxia, labor pérsica.» Los de Comareh habitaban un lugar amurallado, plaza fuerte de este reino, cuyos restos se conservan todavia en el pueblo del mismo nombre, hoy de la provincia de Málaga.

Luis del Marmol se expresaba así: «Comares, del nombre de una hermosísima torre labrada ricamente por de dentro, de una labor costosa y muy preciada entre los persas y surianos llamada comarraxia. Allí tenia este Rey los aposentos de verano, y desde las ventanas de ella que responden al cierzo, y al mediodía y poniente, se descubren las casas de

la Alcazaba, del Albaicin, etc. etc.»

Andrea Navagero se explica en 1526 con mayor alabanza sobre este aposento, el mejor dice de todo el palacio.

Sin salir nosotros del terreno del arte, único en que debe tratarse este asunto, ya hemos dicho nuestra opinion y añadiremos: que en ninguna sala hay tanto lujo de ornato, pues que hemos contado en ella ciento cincuenta y dos trazados distintos, cada uno mas original que el otro, y muchos de ellos tan perfectos, que parecen de la última época de la dominacion agarena.

Hay además preciosos y diminutos detalles sobre los relieves, hechos de azul y negro, tan finos en lo bajo como á la mayor clevacion de la torre, cosa que sorprende por el inmenso costo que hoy ocasionaría repetirlos, con la misma

precision y habilidad.

En 1588 restauraron esta sala Manuel del Pino y Luis Cerrillo, pintores ambos que contrataron hacer la imitacion de sus colores y oros, en la misma manera y aspecto que se hallaban los antiguos, para no quitarles á estos su encanto.

(1) Despues, por los años 1592, se hicieron obras en los muros y por la parte de fachada; y en 1609 se renovaron los arabescos de todos los apilastrados que hay entre los arcos de entrada á los balcones, pero con tan mala suerte, que todavía se notan bien las planchas de labor colocadas sin repasar ni atairar. Las vidrieras se pusieron en 1595 por la suma de sesenta ducados.

Mas tarde, á fin del siglo XVIII, se abandonaron estas salas, se mutilaron inscripciones, colocando mitad al revés y mitad al haz (2), y por último, hácia 1830 se pintaron groseramente, con motivo de la visita que hizo á esta ciudad el infante D. Francisco de Borbon.

<sup>(</sup>t) Asi lo hemos visto en el contrato original existente en el archivo citado que extractamos. «Del expediente gubernativo de subasta y remate de todos los efectos tocantes á las obras de las Casas Reales de esta Real fortaleza de la Alhambra, que tuvo principio en 16 de Octubre de 1588, instruido por disposicion de D. Miguel Ponce de Leon, Alcaide de dicha Alhambra, lugarteniente del Marqués de Mondéjar, y Alonso Arias Riquelme, veedor de las expresadas Casas Reales y de Juan de la Vega, aparejador de las mismas obras, por si y en nombre de Juan Mijares, maestro mayor de ellas, por ante el escribano público Bartolomé de Vilchez, resulta que en el referido dia, se sacaron al pregon las respectivas á la pintura y dorado en la Torre de Comareh, bajo las condiciones que por menor constan en un pliego que obra por cabeza de dicho expediente; en cuyo dia y en los siguientes 17, 18, 20 y 23 se hicieron proposiciones à dichas obras en conformidad á las condiciones, ante los mismos veedores por Luis Cerrillo, pintor, Luis Rodriguez, Pedro Ragis, Manuel del Pino y Gabriel Narvaez, siendo la última en el dicho dia 23 por el Manuel del Pino, que se pusieron en 166 ducados en que se quedaron rematadas, por quien en el 24 de dicho mes y año y ante el referido escribano como principal, y por Gerónimo Salamanca y Juan de Baeza, pintores, y Felipe de Bustamante, batidor de oro, como sus fiadores y principales pagadores, mancomunadamente y apud-acta se otorgo obligacion à que el Manuel del Pino haria la dicha pintura de reparo de! referido cuarto de Comareh, bajo las expresadas condiciones, dentro de cuatro meses primeros siguientes contados desde dicha fecha, por el precio de los 166 ducados en que todo ello se remató, pagados por los tercios que se designan.

<sup>&</sup>quot;Por lo respectivo à la obra de azulejos tambien aparece en dicho expediente otra obligacion en 17 de Noviembre de dicho año 1588, ante el mismo escribano público Bartolomé de Vilchez, de la que resulta, que Antonio Tenorio, vecino de esta Alhambra, azulejoro, en quien por remate celebrado ante los mismos veedores y oficiales de las Casas Reales, en el dia 6 de dicho mes, como persona que mas baja hizo, quedaron 700 letas de azulejos negras; 600 id. verdes; 420 id. amarillas; 200 id. azules; 3100 cintas blancas de azulejo; 800 sinos de azulejos negros; 850 id. verdes; 160 id. azules; 260 id. amarillos; 400 mostagueras, las 200 blancas, 100 verdes y 100 azules; toto ello para el cuarto de Comareh, para reforzar y chapar las paredes y patio principal de dicho cuarto conforme antes estaba, los sinos à precio de dos maravedis cada uno; las mostagueras à 13 maravedis; las tabililas à 4 y 112 maravedis, y las cintas à 2 maravedis; se habia obligado à dar fianzas à contento de los veedores y oficiales; y el mismo Antonio Tenorio, como principal, y Juan Lopez Pizano, del mismo domicilio, como su fiador y principal pagador, y ambos mancomunadamente, se obligaron à que desde el citado dia 17 de Noviembre hasta tres meses cumplidos primeros si guientes, harian la dicha cantidad de mostagueras, sinos, tablillas y cintas, bien acabadas, de manera que concordase con la demás labor de azulejos que habia en el dicho cuarto de Comareh."

<sup>(2)</sup> Hemos vuelto à colocar en su forma primitiva los medallones cúficos que hay sobre los azulejos, año 1872.

En 1686 amenazaba á esta torre un hundimiento sobre el rio Darro, y para evitarlo se reconstruyó parte del cimiento, desde cuya obra desapareció la inscripcion romana que estaba colocada al pié del revestimiento, la cual se trasladó á una casa de la Alhambra, hasta 1853 en que se perdió. Por último, en 1857 y siguientes fuimos encargados de reparar los arabescos hundidos de la mayor parte de los alhamíes, los frentes de los ajimeces y ventanas caladas que habian desaparecido, restableciendo los mismos arabescos antiguos y reproduciendo los que faltaban, en igual forma, para evitar mayores ruinas. En los paramentos interiores de la sala aun queda mucho que restaurar de las obras modernas.

En 1776 cayó sobre su hermosa techumbre de alízares la bóveda que cubria esta algórfia, cerca de las almenas, y no le hizo mas daño que haber doblado los maderos. En la escalera que sube á lo mas alto se hallan las habitaciones del alcaide que tenia la llave de la torre, semejantes á las que se habitan hoy en las fortalezas del imperio de Marruecos.

Las inscripciones que no hemos apuntado son suras y alabanzas repetidas, pero vamos á fijarnos en otras mas interesantes. El nombre del Sultan Abul Hachach está escrito entre los adornos del arco de entrada, y al rededor de los nichos se halla el de Yusuf; tambien en el alhamí del centro se encuentra escrito este nombre, y solo en un paraje pequeño de la *Cubba* de la izquierda se ve el de Abu-Abdil-lah, lo cual prueba que se construyó en tiempo de Abul Hachach Yusuf I, hácia el año 1554, el sultan *que fué asesinado por un loco*, *hermano de Mohamad IV*, en cuya época la obra pudo estar ya comenzada, segun consta, por existir tambien aquel nombre en un solo lugar de este aposento.

Otra inscripcion hay en la alcoba del centro, y en metro tawil, la cual por sí sola revela cual era la consideracion que esta gran sala tenia entre los árabes y cómo se compara en ella la magnificencia de su elevada cúpula con las pequeñas y no menos bellas de sus alhamíes. Dice así:

«Te saludan de mi parte por tarde y mañana bocas de

bendicion, de prosperidad, de felicidad y de amistad.»

«Esta es la cúpula excelsa y nosotras somos sus hijas; pero yo tengo más grandeza y gloria que todas las de mi linaje (4).»

«Soy como el corazon en medio de los miembros, porque en el corazon reside la fuerza del espíritu y del alma.»

«Aunque mis compañeras sean signos del Zodiaco de su cielo, á mí sola pertenece, no á ellas, la gloria de poseer un sol.»

«Me vistió mi señor el favorecido de Dios, Yusuf, con un traje de gloria y magnificencia cual no otro.»

«É hizo de mí el trono de su imperio, sea su alteza mantenida por el Señor de la luz y del asiento y trono divino.»

Por último, debió ser en esta Sala de Embajadores ó rasules, donde se celebró aquel gran consejo presidido por Abu Abdil-lah XI, en presencia de todos los magnates del reino: wacires, ulemas, el gran mufty, los alcaides y alféreces y formando los soldados y arqueros en las plazas y adarves, donde se acordó la entrega de la opulenta corte y donde el altivo Muza (2) conociendo los tratos secretos de Boabdil con el monarca cristiano, lo apostrofó, despidiéndose para trasladarse á tierra africana y no sufrir la humillacion que le esperaba. Es uno de los mejores episodios de la fantasía del sabio Almamun en los últimos dias de Granada árabe.

El Emperador Cárlos V visitando este palacio y asomado á la ventana del centro, á la vista del rio y sus vergeles exclamó: «Desgraciado del que tal perdió» á cuyas palabras su cronista Guevara le contó la tradicion del Suspiro del Moro que le habia referido un morisco, á cuyo relato añadió el Emperador. «Si yo hubiera sido él (3), antes eligiera esta Alhambra por sepulcro que vivir fuera della en el Alpujarra.»

<sup>(</sup>i) Hemos corregido lo que faltaba en la pared ateniéndones al texto.

<sup>(2)</sup> La existencia de este caudillo no está suficientemente comprobada todavia mas que por las tradiciones.

<sup>(8)</sup> Boabdil.

Aquí tambien ante el Serir-almalic (1), el año 708 de la egira, una turba de soldados y pueblo, amotinados por el poderoso alcaide de Guadix Ebn Aldix, mató al valido wacir de Mohamad III en presencia del acobardado monarca, el cual abdicó forzosamente en el príncipe Nasr, dando orígen poco despues á la guerra de sucesion y al estrecho cerco de esta ciudad, puesto por Ismail I el legítimo Rey de Granada.

Algunos historiadores han asegurado, por último, que el inmortal Colon visitó este delicioso aposento una de las veces que expuso á la Reina Isabel I el fundamento de sus proyectos. Suspendemos nuestro juicio sobre este dato que no puede sustentarse existiendo la relacion de sus dos viajes al campamento de Santa Fé.

Hasta aquí el Alcázar que pudiéramos llamar Serrallo, porque en esta parte se hallaban los aposentos visitados por los altos magnates de la corte.

## Patio de los Leones.

Una de las mas hermosas construcciones de Granada y la más bella y elegante de la arquitectura musulmana. No hay ejemplar más fantástico y magnífico en todo lo que dentro y fuera de España edificó la caliente imaginacion de la raza de Agar. Trasparentes arcadas, columnas que se han agrupado en mas ó menos número para repartirse el peso de los esbeltos arcos y techumbres, siete fuentes que murmuran constantemente la soledad de la estancia, dos elevados anditos que se avanzan magestuosos para interrumpir la monotonía de los enclaustrados, cuatro cúpulas que resplandecian á los rayos del sol, once diferentes formas de

<sup>(1)</sup> El trono del Sultan.

arcos fastuosamente decorados, todo constituye un conjunto mágico y delicioso, aun despues de siete siglos de existencia.

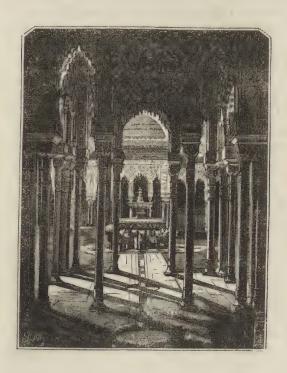

El Patio de los Leones es la prenda mas querida de la Alhambra; sin estanques, sin jardines, sin estátuas ni ornatos pedidos á la pintura ó á la escultura, se basta por su sola composicion para producir una obra encantadora que deleita los sentidos y alienta pensamientos de grandeza y magestad. No podian ser bárbaros los que lo hicieron, ni menos inspirados en el arte que los romanos en sus obras gigantescas. Si se mira desde los extremos del eje mas largo que pasa por el centro, presenta una variada combinacion de arcos diferentes y simétricos, que se confunden por la dis-

tancia y producen la perspectiva mas sublime; y si se mira desde los costados ó ángulos, cada una de sus decoraciones ofrece la diversidad de múltiplos detalles armónicamente distribuidos, no perjudicando á la mas correcta regularidad de la forma; que las bases de sus techumbres, los artesonados y ligaduras de la construccion se hallan decoradas con infinita variedad, interrumpiendo la severidad de los planos que de otro modo serian interminables. Para quitar á los tejados el aspecto sombrío y simétrico de rectos colgadizos sobre arcadas tan lijeras, levantaban cúpulas y establecian en órden sus alminares, enlazados con la ornamentacion de las galerías y techumbres de las salas inmediatas.

Partamos de su planta, como se ve en el plano, y por ella deduciremos perfectamente la regularidad y clásica sencillez de la composicion. Un paralelógramo formado por dos cuadrados perfectos incluyendo el vestíbulo, constituye su plan. El ancho de sus claustros en los lados cortos y largos, está relacionado por la medida de los tres lados del triángulo, en la proporcion del cuadrado de la hipotenusa á la suma de los cuadrados de los catetos.

Los anditos ó kioskos vuelven á tener el ancho de la sala del vestíbulo, lo cual por sí solo ofrece gran sencillez en la distribucion, erigida en sistema segun nos demuestran multitud de ejemplos. De aquí, que las maderas puestas para encadenar los arcos y el anillo interior, se puedan cruzar á manera de emparrillado y trasmitir su fuerza á los muros de los cuartos inmediatos, formando con los del patio esta aislada construccion del Palacio del Harem, que incluye la Sala de Abencerrajes, la de las Dos Hermanas y la de Justicia, cuyos muros se ven en perfecta relacion de continuidad.

Ilasta el momento de visitar este patio nos ha parecido hallarnos en la vida del oriente, entre Bagdad y Damasco, entre Ispahan y Cáiro; luego que se ve esta obra se olvidan aquellas clásicas reminiscencias y solo se imagina el expectador las mansiones del éxtasis eterno reservado en el pa-

raiso á los hijos de Agar. ¿Dónde y cómo se inventó un monumento de trasparentes anditos colocados como celosías unos detrás de otros, para hacer más impenetrable el secreto de los placeres que allí se habian de sentir? No es un luio de vana fantasía lo que nos conmueve sino la imperiosa necesidad de describir lo que no tiene semejante y lo que parece que nunca se sujetó á reglas que pudieran dictarse para los tiempos venideros. Ni las galerías de sus cuatro lados son iguales; ni los innumerables arcos son absolutamente uniformes; ni sus columnas se agrupan con aparente igualdad; ni sus puertas guardan semejanza; ni hay en fin esa constante repeticion de alturas y de líneas que constituyen la belleza en otros órdenes de arquitectura. Aquí es donde se puede decir que en la diversidad reside la unidad, porque si se compara un arco á otro, un techo á otro, un grupo de capiteles á otro, tal vez en el acto no se encuentre la identidad; pero arrojados todos en ese laberinto de construcciones, cada uno se coloca simétricamente en su lugar y á cierta distancia se halla la armonía del número y del objeto.

En lo que llevamos visto del Alcázar no se ha desarrollado todavia por completo ese mágico sistema de convertir en grutas stalactitas las techumbres de los aposentos. Solo en algunos alhamíes, en las cornisas y arcos se han empezado á usar, pero en el Patio de los Leones hallamos los tres anchos claros de sus entradas, alintelados con otros tantos arcos á festones ondulantes de mocárabes, cuyo atrevimiento de construccion no se podria concebir á no considerarlos adheridos á los fuertes botantes que hay en los esqueletos de su azuares. Mas adentro, parándose en el medio de esas dos cortas galerías, se ven dos arcos en forma de pabellon á dentellones y en los fondos, los esféricos realzados en contraste con los primeros. Los ligadores de tirantes se descubren en los techos para evitar la monotonía de los grandes paflones, y vestidos de ricas ataraceas de madera se pierden en los muros y apilastrados como los pescantes amensulados de los puentes de hierro, y distribuyendo los techos de diversos órdenes de bellos almizates que nos hacen suponer si el exterior debería acusar con cúpulas planas ó convexas los huecos interiores, recordando los cupulinos del patio de la Gran Mezquita de Auríc; y sin embargo, en sus galerías estrechas no hay señales de esas cúpulas á la bizantina, supuesto que están interrumpidas las líneas por los menacires del segundo cuerpo y las bóvedas de los dos templetes.

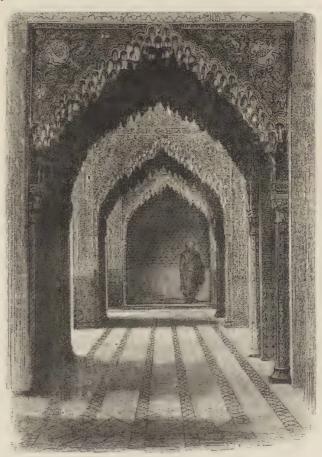

Las innumerables columnas de mármol de Macael, que blancas en su orígen han recobrado ese color dulce de la patina del tiempo, están ligadas por sus capiteles sueltos y agrupados segun las exigencias de una construccion atrevida; cuya forma cuadrada y plana en relacion con los pilares que cargan sobre ellos, no es ni persa, ni asiria, ni griega, ni romana, sino una manera especial de coronar la columna, cuya filiacion se pierde en los diferentes períodos de

transicion que ha pasado este arte.

Para venir á este hermoso aposento, que creemos único en su clase (1), hemos atravesado un pasadizo angosto que desde pocos años existe abierto, y el cual no ofrece grandeza de ninguna clase. Esta comunicacion no era directa en la antigüedad como es hoy; se hallaba interrumpida por todos lados, porque desde ella todo este tercer edificio con su correspondiente alcaidía, como ya hemos anunciado, constituia el Harem, al cual se pasaba únicamente por la puerta que hay á una de las extremidades de la sala larga que sirve de vestíbulo al patio, y donde se hallan sus tres grandes arcos de entrada.

Este patio se principió á construir en 1577 bajo la direccion de un artífice árabe que trabajaba por primera vez en las reales obras de la Alhambra: Aben Cencid (2) era su nombre, y nosotros creemos que el género de ornato que aplicó, diferente al del patio ya descrito, fué hecho tambien por el alarife para las casas del Chapí y la llamada de los Oidores, por ser aquel reproducido en los mismos modelos de este patio. Hasta el año 1552 (5) no se hizo aquí la primera obra importante de conservacion, y entonces se quitaron á los templetes ó anditos las bóvedas exteriores de

<sup>(1)</sup> Por relacion de un viajero artista que ha visitado à Fez hace tres años, hemos sabido: que en uno de los palacios del Sultan de Marruecos existe un patio algo semejante al de los Leones, construido en la misma época que este y por los mismos alarifes pedidos por aquel al rey de Granada. No sabemos la autenticidad de una noticia que hemos oido relatar de boca del mismo viajero.

<sup>(3)</sup> Legajo 16 del archivo.

azulejos con el objeto, segun el informe de un maestro de obras, de evitar las filtraciones que habia y prevenir la destruccion de las bóvedas interiores (1). Entonces se compuso la *yeseria*, se repusieron techos podridos y se levantó toda

la parte del antiguo alero.

En 1595 se formó expediente para hacer obras y cubrir muchas cúpulas que estaban abandonadas; se repararon las tejas blancas y verdes que existian todavia; se restauró un pavimento antiguo que estaba compuesto de ladrillos cortados y azuleios, por dentro y fuera de las galerias (mostagueras), y se compusieron los mocárabes de vesería que se habian hundido (2). En 1591 ocurrió el incendio de un polvorin en el inmediato barrio de San Pedro, cuya detonacion ocasionó muchos hundimientos en la Alhambra (3) especialmente en la sala de entrada á este patio y en la inmediata de Abencerrajes. Es de dicha época la construccion del actual alero de madera tan pobre y mezquino, el cual hemos principiado à restaurar en el lado de oriente, copiando los restos hallados en el mismo paraje del antiguo y rico que se destruyó, y cuyos vestigios conservamos para demostrar la semejanza del que hemos hecho con el que habia en tiempo de los árabes.

En 1640 se reconoció por Antonio Guerrero el estado ruinoso del patio y hallaron desplomadas ya las columnas de los enclaustrados y de los templetes. Por entonces estaban arrancados los mosáicos de todo el basamento del patio que dicen eran muy semejantes á los de la alberca.

Siguiendo este género de investigaciones sobre tan hermoso departamento, volveremos al año 1555 en el cual se hicieron ladrillos vidriados para las galerías por un tal Peñafiel, bajo la direccion de Francisco de las Madezas, y datan de esta fecha la mayor parte de las cubiertas que han

(1) Legajo 28 y siguientes.

(3) Espinel.

<sup>(2)</sup> Dirigió esta obra el escultor Pedro Morele la cual duró hasta 1601.

dado el aspecto de pobreza á los tejados, que no tuvo antes.

Nótanse en los techos de los enclaustrados anchos, detrás de los templetes, unas *alfarjas* que colocaron en mas antigua fecha, anterior á 1516, para sostener los planos alicatados de estos paflones, que ya por aquella época se habian encorvado para hundirse; y estas pequeñas viguetas con las pinturas del tiempo de los Reyes Católicos, las cuales están bien hechas por mas que no ofrecen mucho interés artístico.

En los dos miradores sobre las puertas de las dos salas de Abencerrajes y Dos Hermanas, habia menudas celosías cubriendo los tres arcos del *Mikkah* ó balcon, donde se asomaban las mujeres del Harem, las que habitaban pequeños cuartos distribuidos detrás de esa galería alta de ventanitas redondas y enfiladas que hemos hecho abrir recientemente. Desde el centro se ven las diferentes *kubbas* ó cúpulas de las dos citadas salas de la Rauda, de la Justicia y las de los templetes, de las cuales solo una se ostenta hoy como pudiera estar en los tiempos antiguos, porque el otro templete la perdió con motivo de las filtraciones y para salvar la bóveda interior considerada siempre de mayor importancia.

Con efecto, en ninguna parte de este palacio hay techos mas bellos ó mas difíciles de hacer que los que se contemplan dentro de estos pabellones. Son unos acicafes trazados sobre una superficie curva que no es completamente esférica, y que por lo mismo ofrece inmensas dificultades de distribucion geométrica, que todas están salvadas de una manera admirable. En esta clase de trabajos no ha habido quien adelante á aquellos artifices. Dichas bóvedas así talladas y combinadas de miles de pedazos, descansan sobre unas pechinas de almocarbes, que llenan los espacios triángulos, hasta cojer las cuatro azuares ó paredes caladas, cuyos arcos forman los mas elegantes kioskos que se han visto; pues los de este género construidos en Eskis Stambul y en la Mezquita de Djamesi tan celebrada, son demasiado robustos y pesados por el carácter bizantino de que se hallan revestidos

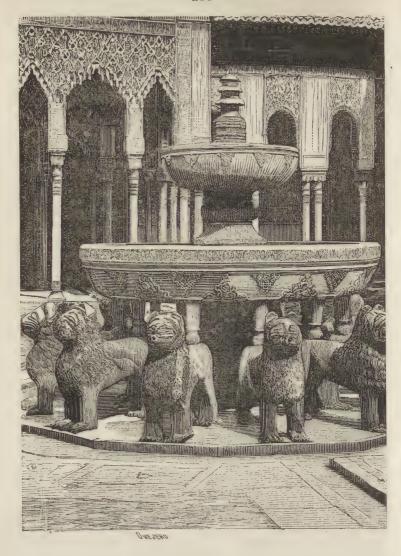

La fuente del centro no se levantaba como hoy sobre apoyos descansando en el lomo de los leones, sino que sentaba inmediatamente sobre ellos; pues consta que en 1708 un tal

Diego del Arco hizo la segunda taza y los referidos apoyos, y que mas tarde, en 1858, se hizo la pequeña pirámide en que termina (1), siendo de todo punto evidente que esa taza de mármol grande, llena de agua, y ceñida de una hermosa inscripcion, servía para las ablusiones que tienen obligacion de hacerse los mahometanos cuatro veces al dia.

Al contemplar esos doce leones que la inscripcion ensalza como obras de una expresion admirable, se notan las inspiraciones que el pueblo árabe habia recibido en las ruinas de Tesifon, Persépolis, Bostan y en la antigua Persia. Así es que ni un paso adelantó en sus esculturas, antes bien son mas amaneradas todavía que las de los bajos relieves de Murgal, donde se ven mónstruos y figuras humanas en actitud expresiva, con detalles de pelos rizados, que á manera de escamas cubren sus cuerpos. Estos como aquellos mónstruos, tienen cierta rigidez en sus miembros, como para darles mas forma arquitectural, segun el uso á que se destinaban. Los pliegues de la piel de sus vetustas cabezas semejan líneas simétricas que caen á uno y otro lado de las fauces, cuyos dientes son como los de los toros de Rustam, y sus melenas tan duras y tiesas como las de las cabezas de los monolitos de Táuris.

<sup>(1)</sup> En 30 de Agosto de 1889, ante el Escribano público Bartolomé de Vilchez, Damian Plan, cantero, vecino de la villa de Olula, como principal, y Miguel del Castillo y Francisco de Regil, tambien canteros, vecinos de esta Alhambra, laborantes en estas casas Reales como sus fiadores, se obligaron à sacar y desbastar de las canteras de Filabres, traer y entregar en esta misma Alhambra para las obras de dichas casas Reales, las piezas y losas de mármol contenidas en un memorial y condiciones firmadas de Juan Mijares, maestro mayor de dichas obras, que resulta unido por cabeza de la obligacion desde el citado dia, hasta fin del mes de Mayo del año siguiente 1590 à los precios que à continuacion se expresan:

Cada vara de canal à 44 reales.

Cada vara de losa y rasas á 30 reales.

Cada losa de los vacios de entre los leones á 27 y 1 2 reales.

Las dos piezas de á cuatro piés y tres cuartos de largo, y pié y tres cuartos de ancho á 45 reales cada una.

Los cuatro triángulos de los lados del tondo del escudo á 30 reales; y porque contenia cada pieza medio pié de grueso, con lo que hacía dos varas, venia á salir cada pieza en 60 reales

Por el escudo y los dos espejos de los lados que son tres piezas á 495 reales cada una, y recibieron por cuenta de dicha obra 100 ducados.

Navagero dijo, año de 1526, que por las bocas de los leones se hablaba como en una sala de secretos; y si fuésemos à creer algunos otros autores que se han llevado por impresiones vulgares, llegaríamos hasta creer que en la forma de los capiteles de las columnas habia algo del órden Dórico como hemos leido en un Manual de este siglo; pero ceñidos á la descripcion mas artística posible, nosotros nada hallamos en este patio que tenga relacion con ninguno de los generos conocidos, fuera de los orígenes del árabe. La influencia bizantina se nota mas bien en otros parajes; pero jamás hemos hallado puntos de contacto entre los capiteles de este patio con los de ningun edificio del oriente. Dónde hallarla nues? Hasta ahora solo hay trazas muy incompletas de ellos en algunos sitios del Afghanistan; pero ni en Cáiro, ni en Damasco, en Túnez ni en Fez se hallan anteriores al siglo XIV. Lo mismo diremos de los arcos que llamaremos prolongados y de triples caidas de colgantes.

Cuando empezamos la restauración de este edificio hallamos el complemento de muchos de sus detalles, que pasaron desconocidos á los que antes se habian ocupado del arte musulman. No era fácil, sin duda, fijar la forma de las cúpulas de los templetes y el tamaño y adornos de todo el alero, si no hubiéramos hallado bajo las mezquinas restauraciones del siglo XVII los restos antíguos, sus dimensiones, su asiento, y cuanto puede necesitarse para devolverles la

primitiva forma.

No tuvo jardines ó alizares este patio como se supone, excepto desde los años 1808 hasta el 1846, en los que se hizo arrancar por haber perjudicado á los cimientos; y en tiempo de los árabes estaba todo él embaldosado de mármol á grandes losas (1) y mostagueras azules y blancas en las galerías.

Debemos llamar la atencion hácia la sala que hay antes de entrar en este sitio, donde hemos empezado á levantar una

<sup>(1)</sup> Reconocimiento hecho por Juan Mijares.

corteza de yeso, bajo la cual habian ocultado nuestros antepasados los arabescos de este cuarto. Un techo de la época de Felipe V, ha coronado la estancia en vez de el de colgantes que tenia, de los cuales conservamos algunos trozos para

reponer la antigua decoración (1).

Dijo el historiador Lafuente, que Alhamar el de Arjona fué el que mandó construir este patio; pero las inscripciones que por todas partes tiene labradas, comprueban que fué Abu Abdil-lah Alganí bil-lah, el conocido por Mohamad V, que nació el 4 de Enero de 1358, y á cuyo sultan se atribuyen las mas importantes obras llevadas á cabo en el reino de Granada. Ese mismo continuó las obras emprendidas por su padre, pero en época de tal florecimiento, que se nota bien la diferencia del gusto entre el Mexuar y el Patio.

Dícese que en este sitio, uno de los mas predilectos de la corte mora, fué donde se hizo la jura del hijo de Mohamad, Abu Abdallah Jusef, en su casamiento con la hermosa y celebrada Záhira, y se dieron comidas á la usanza castellana en él, con presencia de embajadores cristianos de Castilla y

Francia.

No hay en las inscripciones de este departamento bastante interés para anotarlas aquí unas tras de otras, pues excepto las relativas al monarca citado, todas son salutaciones conocidas, elogios al Sultan y suras del libro sagrado. Pero es de extraordinario mérito literario la que hay esculpida en el borde de la pita de la fuente, la cual debemos reproducir para conocer el lujo de hiperbólicas bellezas que ostentaba el monumento, y cita que se hace en ellas de un jardin que existiría en los espacios que rodeaban al edificio.

<sup>(1)</sup> Este techo, semiesférico, de figura oblonga, parece que tiene los escudos del tiempo de Felipe V é Isabel Farnesio, con algunos atributos de los monarcas austriacos, que se ponian siempre como recuerdos de las grandezas de la España imperial. No ocupa todo el largo de la sala, porque esta se hallaba interrumpida por un muro para dejar espacio á otra pieza que hemos hecho limpiar, restableciendo el arco de colgantes que estaba destruido, y hallando los paramentos cubiertos de algunas labores que conservaban los colores puros y vivos de los tiempos árabes; los cuales hemos conservado cuidadosamente.

Héla aguí:

«Bendito sea el que concedió al iman Mohamad mansiones deleitosas, que son por su belleza la gala de las mansiones.»

«Sinó, este es el jardin; en él hay obras tan peregrinas que no ha permitido Dios haya otra hermosura que pueda comparársele.»

«Y estas figuradas perlas de trasparente claridad que en-

galanan los bordes con una orla de aljofar.»

«Líquida plata que corre entre las jóyas y que no tiene semejante en belleza por su blancura y trasparencia.»

«Confúndense á la vista el agua y el mármol y no sabe-

mos cuál de los dos es el que se desliza.»

«¿No veis cómo el agua corre por los lados y sin embargo se oculta despues en las cañerías?»

«Á semejanza de un amante cuyos párpados están henchidos de lágrimas y que las oculta por miedo de un delator.»

«¿Y qué es en verdad sino una nube que derrama sobre los leones sus corrientes?»

«Asemeja á la mano del califa cuando aparece por la mañana derramando sus dones sobre los leones de la guerra.»

«¡Oh tú que miras estos leones que acechan, el respeto

(al califa) les impide manifestar su enemistad.»

 $^{\rm e}{\rm i}Oh$  heredero de los Ansares, y no por línea trasversal, herencia de grandeza, con la cual despreciarás á los mas encumbrados!»

«La paz de Dios sea contigo eternamente, multiplíquense tus placeres y aflijas á tus enemigos.»

Seguiremos por los cuartos mas principales del palacio en el órden que traemos, enviando al lector al plano de todo él para que allí vea los nombres é importancia de los pequeños y ruinosos pasadizos, que dejamos sin describir minuciosamente.

## Sala de los Abencerrajes (1).

Se entra á ella por una hermosa puerta de lacería primorosamente labrada (2); y el nombre que se da á esta algórfia desde el siglo XV, se funda en varias tradiciones mas ó menos probables. Dícese que los Abencerraies constituian una tribu influyente por su valor, que poseía palacios en la Alhambra y al pié de Sierra Nevada (5), los cuales favorecian la causa del último rey, perseguido por su padre Abul Hacen. Este monarca se habia enamorado de la Zoraya (4) y ocasionado la separacion de su legítima mujer la sultana Aixa. Lá favorita instigaba al rev para que dejase degollar á los hijos de aquella, hasta el punto que la sultana temió por la vida de estos y los salvó descolgándolos con las tocas de sus esclavas por la torre de Comareh, y huvendo con ellos á Guadix, se puso al amparo de los Abencerrajes. El pueblo maldijo á Hacen y trajo de Guadix al hijo para colocarlo en el trono.

La version de Perez de Hita expone, que en la corte de Abu Abdil-lah existian enemistades entre Zegríes y Abencerrajes. Un torneo habido en la plaza de Bibarrambla dió á los primeros la victoria. Estas dos familias se aborrecian y un Zegrí acusó públicamente á los Abencerrajes de estar en tratos con los cristianos enemigos, y á Hamet de tener amores secretos con la reina. Enterado el rey, citó con engaños en una sala de la Alhambra á los Abencerrajes, y los hizo degollar á todos. La reina iba á ser quemada en una hoguera y el dia de la ejecucion, dícese, que aparecieron cuatro

<sup>(1)</sup> Abencerrajes quiere decir hijos del Sillero, y Zegries, fronterizos.

<sup>(2)</sup> La hemos restaurado en 1856 por hallarse en cuatro pedazos abandonada en los almacenes de la casa.

<sup>(3)</sup> Hemos visto titulos que lo acreditan y fincas que llevan este nombre las cuales fueron cedidas en 1801 al adelantado de Múrcia D. Juan Chacon.

<sup>(4)</sup> Esta es la Isabel de Solis de algunas levendas.

caballeros campeones de la calumniada, que demostraron su inocencia en singular combate.



Desde que se conoce la historia escrita por D. Hernando de Baeza perdieron aquellas versiones su misterio. Segun ésta, la Zoraya fué traida muy jóven á la Alhambra desde las cercanías de Cabra, donde habia sido hecha cautiva. Creció en el Alcázar, y siendo hermosa, Muley Hacen la distinguió hasta provocar los celos de la sultana Aixa; ésta temió por la vida de sus hijos y sacándolos del palacio por un ajimez de la torre de Comarch, descolgándolos con las tocas blancas de las odaliscas, huyó á Albaicin donde estuvo

ocho dias hasta que partió para Guadix, dícese, ayudada por los Abencerrajes. Hay detalles preciosos de aquella tradicion que el lector hallará en tan notable libro. Únicamente recordaremos que la Zoraya vivió con el monarca, dominando el Harem y engalanada con las ricas jóyas de la madre de Boabdil.

En tiempo del mismo Hernando de Baeza (1) se llamaba á este cuarto Sala de la Sangre, y pocos años despues de la reconquista los moriscos contaban: que los Abencerrajes, en número de diez y siete, cuando iban por un pasadizo oscuro que hay hoy tapiado, una esclava que estaba asomada á la ventanita sobre la puerta del otro lado, les avisó que se volvieran y no penetrasen adelante en el sitio donde iban á ser degollados. Aun todavía se cree que están manchados los mármoles con la sangre de las víctimas (2).

Es esta *Saha* una de las mas elegantes del palacio, alzándose en tres cuerpos perfectamente proporcionados, é iluminándose por diez y seis ventanas caladas en los arranques de la hermosa bóveda de figura de estrella, las cuales derraman una luz dulce y tranquila. Las alcobas que espaciosas se abren á sus dos costados por medio de cuatro hermosos arcos llenos de adornitos azules y escarlatas, parece como que esperan los dos lujosos divanes que han desaparecido, donde las mujeres pasaban horas eternas de amorosa contemplacion. Una fuente que incansable bullía hasta perder sus aguas en el patio inmediato; el rico brocado en brillante relieve de sus comarraxias; los caprichosos pebeteros (5) y

<sup>(1)</sup> Fué secretario del último rey de Granada.

<sup>(2)</sup> Con efecto, la humedad produce esas manchas en un mármol tan poroso como el de Macael, pero esta misma porosidad ha podido absorber alguna sangre, que rara vez deja de manchar en ciertos mármoles cuando se ha posado algun tiempo sobre ellos. El lugar en la taza donde la mancha está mas señalada, parece tambien que fuera por un desnivel de la superficie, en cuyo fondo ha permanecido por mas tiempo encharcada el agua y el polvo ferruginoso que da la tierra.

<sup>(3)</sup> El que publicamos se halló en un pueblo inmediato, y adquirió un artistaruso que vivió en Granada muchos años. Era de laton con dibujos y letras incrustadas de plata. Se destornillaba y abria en dos medias esferas, de las que una contenia el braserillo pendiente de varios aros de metal para sostenerlo sin derramar la lumbre. Tenia abiertos en toda su superficie multitud de agujeritos redondos para exhalar los perfunes que se quemaban dentro; la forma era ingeniosa para que pudiera rodar entre divanes y alfombras sin quemarlas ni apagarse.

sus bazares en elegantes *hánias*, todo lo que falta en ella y lo que con tanto encanto se mira hoy, daría á esta estancia un especial colorido de seductora tristeza.

Las restauraciones del siglo XVI la dotaron de pintados del renacimiento en los techos de las alcobas, y de algunos relieves en el primer cuerpo que se atribuyen al célebre Alonso Berruguete, sin dato alguno. Los azulejos árabes desaparecieron á fin del siglo pasado, y á principios del presente se volvió á restablecer este ornato con los que se compraron del convento de la Cartuja, los cuales pertenecen al tiempo del Emperador Cárlos V.

Se ha dicho que á consecuencia de hundimientos causados por el incendio del polvorin, esta sala fué reconstruida casi totalmente en el siglo XVII, y esto no parece cierto porque sus muros son antiguos, sus labores moriscas en las nueve décimas partes, y los arcos que siempre son los primeros detalles que padecen, se hallan perfectamente libres

de restauracion (1).

Debemos citar con particular encomio el ornato de las enjutas de la puerta de entrada, como el mas hermoso del estilo árabe, las archivoltas de los grandes y pareados que hay en el interior para entrar en sus alhamíes, y los delicados axarques hechos con azul en los abacos y collarinos de

los capiteles.

La forma de la cúpula es una estrella de ocho puntas, en cuyos ángulos externos hay hornacinas que llenan los ocho triángulos encajados por medio de otras cuatro mas grandes, en el cuadrado de la planta de la sala. Por este medio se nota mirando hácia arriba, qué disposicion tan puramente geométrica ha servido para labrarla, y cómo hasta el mas menudo triángulo prismático de sus bóvedas está en perfecta consonancia con las dimensiones totales, cuyo misterio de composicion hallado al repetir tan complicadas tracerías,

<sup>(1)</sup> Sostendriamos que lo que se hundió fué la antesala del Patio de los Leones.

no se reveló á ninguno de los artistas que publicaron antes dibujos de la Alhambra.



El pasadizo que se cruza al penetrar en esta sala conduce por la derecha á un corredor oscuro, que terminaba en

el vestíbulo del patio, por donde pudieron entrar los Abencerrajes; aquí hay una escalera y un aljibe bastante grande, que debió servir para el surtido de las aguas del Alcázar, y encima un patio ruinoso con claustro y saletas, semejante en su planta á otros muchos que se ven en Granada. No ha penetrado ninguna restauración en este sitio, y por consiguiente, fuertes capas de cal y yeso cubren la mayor parte de sus labores y letreros; tres arcos dan entrada á otra salita tambien horriblemente embadurnada, desde la cual se pasaba por una puerta convertida hoy en ventana, á otras habitaciones que fueron destruidas para hacer el Palacio del Emperador; todo lo cual se ve bien claro por la continuidad que en este lado ofrecen los muros. Desde este pequeñito palacio, que bien puede así llamarse, pasamos á uno de los miradores del Patio de los Leones y á las galerías que eran habitaciones de mujeres, y todos estos cuartos con el patio adjunto, inducen á creer que aquí existía otra puerta de los alcázares, para comunicarse quizá con la gran Mezquita de la Alhambra.

### La Rauda.

Nombre que significa vergel y cementerio de magnates, cuyo edificio ocupaba antes un vasto jardin extendiéndose por el Patio de los Naranjos hasta la Torre del Mihráb. En este espacio habia algunos edificios aislados, cuyos cimientos hemos visto con motivo de la obra que se hizo en el patio, los cuales eran de época anterior al tiempo de Mohamad V.

Al contemplar los ruinosos aposentos que llevan el nombre de Ráuda, choca el género de su arquitectura y la disposicion de compartimentos apenas relacionados con la Sala de los Abencerrajes; y causa mas sorpresa encontrar sus techumbres cambiando las formas exteriores y produciendo tal confusion, que no se distingue la obra antigua, ni la que

puede atribuirse al siglo XVI, ni cuál el destino de esta torre que á manera de las tumbas de los califas en Cáiro, se
alza aquí á respetable altura. Su planta cuadrada en cuyos
lados hay cuatro hermosos arcos de herradura de bellísimas
proporciones; sus dilatados paramentos con pintadas labores de ladrillos ó almadrabas, su cúpula en forma de concha
agallouada á semejanza de la Kiblah de Córdoba y pintada
de las mismas sifeisifas con algunos adornitos rojos en las
enjutas, la alta mikkah por donde recibia la luz, y el aislamiento de este alminar sin muros adyacentes que lo subordinen á otras obras, nos obliga á suponerle edificio tan
antiguo, al menos como las Isnas de la alcazaba Al-hamrra.

Contábase por los moriscos de principios del siglo XVII que en el *Beitalmenan* ó sala se hallaron varias sepulturas de reyes moros, cuyos nombres estaban en las inscripciones de unas lápidas que existían en la Casa Real vieja (1) y que en una pila larga y angosta que hay en un cuarto inmediato, se lavaban los cuerpos muertos de dichos reyes antes de envolverlos en los *cambux* con que los ceñían para meterlos

en las sepulturas.

La Ráuda fué, pues, el panteon de los primeros sultanes de Granada antes que se construyera el Patio de los Leones, y los sepulcros estarían colocados encima del piso, de modo que fueron desbaratados por los conquistadores á poco tiempo de su llegada.

### Sala de Justicia.

Para describirla vamos á reproducir parte de lo que ya hemos dicho y publicado con motivo de las pinturas, en la Revista de España.

Dice Hurtado de Mendoza que Bulhaxix halló la alquimia,

<sup>(1)</sup> Como veremos, existen todavia algunas de ellas.

y que gracias el oro que hicieron por su medio, pudieron embellecer los palacios, cercar la ciudad con triple muralla y edificar el Alhambra con sus muros de oro y pedrerías. No es menester fabricar el oro, ni hallar las perlas y las amatistas en estos muros, para creer que el efecto que debian producir cuando se construveron daba lugar á todo género de fantasía. Vestigios de colores y oro hay por todas partes, y en la sala de Justicia lo conservan mas ó menos todos los ornatos. Es una hermosa nave de tres cúpulas principales mas elevadas, y cinco mas pequeñas, franqueada por tres elegantes puertas que comunican con el Patio de los Leones. Otros tres arcos mas esbeltos y clásicos se levantan en los testeros principales de los tres departamentos cuadrados, y dan luz á tres Kubbas ó alhamíes coronadas de techos embocinados, donde sobre fondo de tafilete se hallan pintadas las singulares obras de color y dibujo, que no han podido borrar cinco siglos de olvido y abandono. La decoración mocarabe de estos divanes nos recuerda algo de la catedral de Córdoba, en sus arcos apuntados y estrechos en los arranques. Fué sin duda un tributo pagado por los alarifes de la Alhambra á los de aquella gran mezquita. Los techos stalactíticos (1) fantasean las grutas de filtraciones calcáreas en las estancias de estos pabellones, con sus cúpulas sembradas de claraboyas, y sus anchos frisos ostentan los escudos alhamares entre los cristianos motes de los reves que conquistaron tan afamadas obras.

Desde 1496 estas notables *tarbeas* que levantan airosas sus esbeltos cupulinos, se denominaban ya la Sala del Tribunal, la del Consejo y la de los Retratos, en las crónicas de Mendoza y de Pulgar, aceptadas por Argote de Molina y Lozano. Pero autores modernos, fijándose en la costumbre

<sup>(1)</sup> Debemos aqui citar un precioso pasaje del Koran que tiene alguna relacion con la idea subjerida à los árabes, de hacer los techos como grutas naturales de stalactitas cuyas trazas no se ven antes del nacimiento de su profeta. Cuéntase que son un recuerdo de la caverna de Tur, donde las arañas con su tela, las abejas con sus panales y las palomas con sus nidos, cubrieron la entrada para ocultar el refugio de Mahoma, cuando huyendo de los coreiscitas se fué à Abisinia.

de los reyes mahometanos y de nuestros monarcas desde D. Pedro hasta los Reves Católicos, han establecido con suficientes datos el hecho, de que nunca la sala donde se administraba justicia, se hallaba en el fondo del Harem, sino en las puertas de los castillos y casas de reyes; y por consiguiente el nombre dado á esta sala no podia tener por fundamento ese destino, á no ser que bajo los nazaritas, sirviera de divan donde se reunian los magnates y catibes á decretar los asuntos de Estado. Tampoco debia llamarse de los retratos de los reyes, porque como probaremos mas adelante, ni se ven allí pintados todos los que se sucedieron en Granada antes del año 1400, ni los colores de sus trajes ni aleñas de sus barbas, coinciden con los distintivos que en sus blasones adoptaron, ni con los trajes negros con franjas rojas, que usaron los primeros sultanes, ni los bermejos con franjas negras que por regla general son usados por las dinastías reinantes de los Abbasidas.



Pinturas de la Alhambra.

Difícil nos será alejar la creencia de que no podian haber sido hechas por artistas mahometanos, fundados en el texto de la Sura que prohibe á los descendientes de Agar imitar las formas naturales y representarlas sobre mármoles y estucos; pero no lo es tanto si se atiende á que los que labraron esculturas de hombres y animales, y fundieron bronces como los que hemos visto (1), no podian haberse impuesto el veto de no pintar lo que de mil maneras esculpian. De allí la suposicion de que algunos cautivos cristianos debieron ser los autores de las tres obras, únicos que en aquella época ejercian la profesion y pudieran interpretar el estilo gótico y romanesco de los edificios que hay en ellas diseñados.

Hoy mismo se hacen en Rusia cuadros sobre las paredes de los templos y palacios, por el procedimiento mismo empleado en la Alhambra cinco siglos antes, consistente, en poner sobre duro estuco el color á la templa y cubrirlo con aceite secante ó resinas para dar á los tonos mas brillantez y hermosura. ¿Qué extraño es, por consiguiente, que este arte esencialmente cosmopolita existiera en tierras andaluzas ejercido por los árabes bizantinos, que lo enseñaron y lo trasmitieron hasta hacer ilusoria la prohibicion coránica de tal modo, que en muchas casas era costumbre hacer pinturas murales en zaguanes y cenadores, segun cuentan los romances y versiones conocidas? Hay tal afan de suprimir toda influencia civilizadora en las artes mahometanas, y hacer que intervengan los artistas y sábios de la Edad Media en estas obras, así como en las literarias y científicas del Califato, que se necesita un caudal de datos, en vez de deducciones, para producir el efecto contrario. Lo que de Bizancio y del árabe imperio venia á las costas meridionales de España, sin pasar por las tierras castellanas y aragonesas, era un torrente civilizador, tan grande, en las costumbres y en los medios de sobrepujar á los cristianos en sus

<sup>(</sup>i) El célebre pintor Fortuny poseia un leon de este metal, que adquirió en España, y la Comision de monumentos de Granada ha adquirido algunos bronces de aquella época hallados en Atarfe. Tambien hemos visto cajas árabes de bronce con nieles de plata figurando cacerias, danzarines, caballeros, &, que segun sus inscripciones habitan sido regaladas por un rey africano al de Granada. Dicese que la ha adquirido el conde de Fernan Nuñez.

industrias, artes y manufacturas, que nos daria sobrados datos para comprobar nuestra sospecha, de que las pinturas de la Alhambra son muslímicas é inspiradas en el sentimiento de los orientales, ó en la fantasía que creó el poema mismo de Zemrec.

Ya en el siglo XII se pintaban en Italia los torneos al estilo oriental entre figuras grotescas de animales, para cubrir los muros de los palacios; pero notándose en ellas cierta correccion de dibujo y deseo de imitar lo natural de las actitudes y movimientos, que como arte son obras superiores á las de la Alhambra, aun siendo aquellas mas antiguas. En los libros de miniaturas del rey Módus, siglo XIII, hay unas cacerías que tambien tienen este mismo carácter, con pájaros y javalíes, en las que los árboles, los caballos, los escuderos, están dispuestos como en las pinturas de la bóveda de la derecha: difieren los arreos, pero los ginetes van vestidos segun éstos, de cota ceñida y capuchon á la usanza de Gaston Febo en sus cacerías de javalíes, donde se ven estos mismos caballeros que parecen de madera, y que en verdad tienen mas expresion: lo mismo que los del manuscrito Lancelot en la escena de los caballeros de la mesa redonda, del siglo XIV. Y las pinturas hechas por cristianos con motivo del viaje de Cárlos IV de Francia, que son de la misma época, ¿no ofrecen una diferencia notable en el modo de plegar los paños, en los cabellos y en las manos, de la tiesura y rigidez de miembros que se nota en las figuras de estas bóvedas, donde no se ve mas que la silueta negra que forma el dibujo y los diversos colores que llenan los espacios?

Sobre las figuras de la bóveda del centro (1), ¿qué hay en ellas que nos indique si son retratos de los reyes que se habian sucedido en Granada por aquel tiempo? Ningun distintivo tienen, ni en el turbante, por la riqueza de pedrería en

<sup>(1)</sup> Esta viñeta, como otras tres o cuatro que teníamos dibujadas para este libro, han sido reproducidas de nuestros originales en el *Cuaderno sobre el estilo drabe* que ha publicado D. Mariano Borrell, en Madrid, año de 1874.

forma de escarapelas, ni en los anillos de oro ciñenado la frente, ni en los cinturones guarnecidos de colores y adora-



dos, ni en las ajorcas á la mitad de los brazos, ni ee en las empuñaduras de las espadas se indica que los perscoonajes

debieran distinguirse como fué uso y costumbre entre los sultanes de la Arabia y de la Persia; por el contrario, en el Oriente los árabes en consejo se han colocado siempre en el órden que están aquí; mientras que á los reyes rara vez se retrataban por respeto á sus personas. En cambio estal·a admitido el pintar retratos de poetas, adivinos, recitadores, charlatanes y otros tipos que abundaban en las cortes de los califas, los cuales tenian siempre divertidos á los reyes con sus gracias, como se cuenta del califa Ben-Ahkam, Illah, Moavia, Abdul-Melic, y de los que se sucedieron, lejanos

ascendientes de los reyes nazaritas de Granada.

En el siglo XIV, en cuya época debieron hacerse estas pinturas, el arte se habia perfeccionado mas en Italia que lo que aquí se demuestra. Adriano de Edesia pintó en Milan sobre las paredes que doraban ó cubrian de azul, figuras alegóricas á los tiempos paganos, en las cuales habia desaparecido ya ese perfilado negro con que están dibujadas las de los mas antiguos tiempos, como lo indican las iglesias de la Cava, de Casuaria y Subiaco, para imitar exclusivamente los mosáicos de los bizantinos, donde campeaban los colores vivos dispuestos en forma de escaques, de fajas ó rosetones, cuya disposicion fué todavía mas extraña que la de las pinturas de la Alhambra; y en el siglo X y siguientes se pintaban en algunos claustros de los conventos, cacerías, centáuros y arabescos profanos, segun decia el santo de Claraval, que declamaba contra esta costumbre, la misma que se observó en los monasterios góticos de España; todo lo cual nos induce á crecr que podia haber en el territorio dominado por los árabes, pintores que conservaran esta tradicion.

Existiendo pues, la pintura como arte decorativo antes de Cimabúe, y habiendo éste aprendido de los griegos, como bien claro se ve, sus antecesores del siglo XIII fueron enteramente reproductores de tipos y escenas orientales, aunque las aplicaran á los monasterios; pero de entre ellas las de la Alhambra derivaban propiamente de este orígen, hechas

por árabes ó bizantinos, que viajaban entonces en las pprincipales ciudades de Europa, y que en Granada existianm sin duda como buenos musulmanes; los cuales á principioses del siglo XV no pintaban tan bien como los italianos dide los tiempos de Giotto y de Stéfani, en cuyas obras se revellda un arte que tiende al renacimiento; mientras que en estas;, hechas anteriormente, se expresa un sistema de pintar hinierático con arreglo al trazado de Teófilo; y mas cuando wya se sabia el modo de disolver los colores con linaza, cuyo mmedio no se revela en ninguno de estos ejemplares. Las pinatturas que aquí vemos no están hechas por estos procedimieeentos, sino que son de cola ó huevo, barnizadas despues con il linaza como las que se usan todavía en las iglesias rusas;;; por consiguiente, del tiempo de Tomás Guido y de Pablo Uccccello. en que se buscaron las reglas de la perspectiva y de locos escorzos, hácia 1415, que es la mayor antigüedad que se ; puede dar á estos pergaminos, la pintura habia adelantacido ya en Italia y en Francia para que se atribuyan á cristtitianos estas obras, que no pueden compararse mas que á las cdde los tiempos de Masaccio, en los cuales principió á formantese el reino de Granada y en cuya época el Patio de los Laceones no habia sido siguiera imaginado.

Los pintores españoles que cita Cean Bermudez, y ((cuyas obras pueden verse todavía, no ofrecen tampoco semee ejanza con éstas: además de la clase de estilo, que es distinto) en la mayor parte, los adornos y las pinturas de la vieja (época que existen en Toledo, en Córdoba, etc., son del año) 1448 y muy conocidas, como las de Juan Alfon en la capiibilla de los Reyes Viejos de aquella catedral, de estilo religicioso y procedimiento muy diferente: y las de Rizzi, Borgoña (a y del estofador Diego Copin, tampoco ofrecen semejanza, antes por el contrario, parecen y son obras de otro espíritutu que tenia su tradicion conforme á principios de cultura maaas moral y mística, y menos dominado por las influencias ((orientalescas que perturbaban las ideas de los convertidos; s españoles, en aquellos tiempos de dominaciones sucesivas.).

Almonacid, un moro convertido del año 1460, estofaba y pintaba el retablo gótico de la catedral de Toledo en compañía de aragoneses y limusinos, mezclándose de este modo el arte de los pintores de orígen enteramente morisco con el de las escuelas que procedian de Francia y que ya se conocian en Galicia, Leon y Cataluña; notándose que no eran poco diestros en el pintar los mahometanos que en Córdoba

trabajaron algunas capillas mudejares.

En la restauracion que hemos hecho el año 1871 con el objeto de asegurarlas y evitar que se cayeran á pedazos, por consecuencia de las filtraciones de las lluvias, hemos visto que están hechas de madera de la clase que vulgarmente se llama de peralejo (1), en tablas de siete centímetros de grueso, sin cortar en serchas ni casquetes regulares, sino labradas á trozos de diversos tamaños para ir formando el elipsoide, cuya disposicion y materiales están indicando que fueron hechas en Granada precisamente; y los clavos que unen las tablas son de los que hacian los árabes para todo este edificio, los cuales están bañados de estaño para que la oxidación del hierro no perjudique á las pinturas (2). Sobre la superficie cóncava de las tablas, bien alisada, está tendido el cuero que debieron mojar para amoldarlo, pegado con un engrudo grueso de cola, y clavado en todas direcciones con los clavitos de cabeza cuadrada en forma de muleta. Sobre el referido cuero hay estendida una capa de yeso mate y cola del espesor de dos milímetros, la cual ha sido bruñida y pintada de rojo á manera de bol, para dibujar encima con un punzon los objetos pintados; teniendo antes en cuenta que en los fondos que iban á ser dorados en bajo relieve, la capa de yeso es mas espesa para producir con moldes y una ligera presion los adornos mencionados. Y hemos notado en algunos rasgos de los punzones sobre el veso duro, huellas

t) Es el àlamo especial que abunda en Granada, que tiene la hoja blanca por el reverso.

<sup>(2)</sup> Era constante el uso de estañar los hierros de las puertas, lo cual los hace aparecer plateados.

de otros trazos sin órden, entre los que habia formas de letras árabes puestas allí como señales del artífice que se ocupó en trazarlas, lo cual indica la procedencia morisca que se está discutiendo.

Tambien hemos observado que las enjutas y anillo sobre que descansan estas bóvedas, fueron construidas despues de hecha toda la obra de la sala, y que tal vez no hubo intencion de colocarlas cuando se construyó el Patio de los Leones; y como éste no pudo ser anterior al año 4300, la antigüedad de las pinturas es de mediados del siglo XIV, segun las apariencias todas que nos suministra la obra y el enlace de ese anillo con los muros y arabescos inmediatos.

En la pintura de la primera bóveda, entrando, se ve un castillo de un estilo de arquitectura, que si bien no tiene carácter propio, pertenece á aquella época en que la gótica germánica principió á usarse en Italia con poco éxito, y á los tiempos en que la bizantina tenia toda su influencia. Las ventanas y algunas otras claraboyas de la casa que está por debajo, separada de aquel edificio, son de estito gótico, lo mismo que otras labores. La pequeña casita y la torre redonda sobre la puerta, así como la otra que termina en forma piramidal, inducen á creer que el edificio fué copiado torpemente de algun otro, y que los pintores de aquella época solian reproducir servilmente sin objeto determinado, lo que habian visto en otra parte.

Este lado de la bóveda ofrece un episodio completo de un romance fácil de adivinar, que se reduce, á que el leon figura simbólicamente los amores de un guerrero árabe esclavizado á una cristiana, y que ésta debia ser de alto rango; que un mago, por medio de sus hechicerías, trata de robarla, y que es sorprendido por el cristiano que aparece y mata al mago, cuyo cristiano á su vez es muerto por el árabe en desafío y á la vista de la dama: que todo esto se verifica mientras los dueños del alcázar juegan tranquilamente dentro del edificio, muy ajenos de lo que está sucediendo por fuera. Entre tanto, otros caballeros cristianos, con trajes del tiem-

po de D. Juan II, se entretienen en una partida de caza de osos y javalíes, ocupacion diaria de los tiempos feudales y causa de muchas empresas amorosas.

En otra bóveda se ve en primer lugar y en el centro, una composicion fantástica y que tiene puntos de contacto muy marcados con la otra pintura. Una fuente en el medio, de cuatro cuerpos, estilo enteramente románico, con columnas salomónicas sirviendo de eje central, y en el último, ó sea la mas pequeña de sus tazas, un perro en actitud espectante. La forma de todas las pilas colocadas unas sobre otras, es octogonal, y la primera, ó la que descansa sobre el suelo, tiene en los ocho ángulos pedestales salientes, los cuales dejan entrepaños con cuadrados en el centro donde hay esculpidas cabezas de leon. La segunda pila, que tambien derrama agua, está sostenida por ocho niños á manera de angelotes, pero con las cabelleras peinadas, y á un lado y otro de toda ella se ven sentadas dos figuras, una de las cuales es la dama que en la otra bóveda tiene encadenado al leon, y la otra es un jóven que parece el del torneo. En el suelo hay como un estanque poblado de patos y gaviotas, y árboles á uno y otro lado con piñas y nísperos, cargados de pájaros de diversos colores entre los que se nota el llamado solitario. Siguiendo á la derecha se encuentra un paje tocando una bocina, que lleva melena en bucles ó sortijas, capuchon, pantalon ceñido y botines, como los trajes de la corte borgoñona; luego hay un caballero sorprendido por un oso, al que hiere con su lanza mientras acometen á la fiera galgos y lebreles; tambien se ve un árbol y subido en sus ramas un jóven bebiendo en una alcarraza, pero con traje tan raro, que parece del tiempo de Luis XIV, especialmente la sotana de faldones que lo cubre.

Como se ve por la enumeración de algunas figuras y sus actitudes, el cuadro representa una partida de caza en un bosque cerca de un castillo cristiano y celebrada entre una y otrá de las dos razas establecidas en España; en la cual los moros parecen los convidados que llegan á las puertas del

castillo á entregar los animales que han muerto, al mismo tiempo que salen las mujeres á recibirlos. Con este motivo se asoman á las ventanas y puertas del alcázar la familia y servidumbre.

Estos episodios constituyen los preliminares del romance que tiene su terminacion ó desenlace en la bóveda anteriormente descrita: donde se ve que el moro trata, por medio de encantamiento, de robar á la dama, la cual, lil ertada por el amante cristiano, ve luego morir á éste en campal desafío con el árabe; asunto que lógicamente induce á sospechar si es del tiempo de D. Pedro de Castilla, el monarca que mas intimas relaciones tuvo siempre con el rey de Granada, cuando los magnates árabes visitaban con frecuencia los castillos de los cristianos y se convidaban mútuamente á sus cacerías, segun relatan las crónicas españolas, y cuando hallamos que los trajes de los españoles de aquel tiempo están indicados semeiantes á los franceses é italianos con quien estaban en contínuo roce: pero advirtiendo que el romance que aquí se pintó era de tradicion árabe y no cristiana, porque en el fin trágico que se le supone, llevó el candillo cristiano la peor parte.

En la bóveda del centro es donde se han entretenido mas los arqueólogos, suponiendo unos que son retratos de diez reyes, hasta el conocido por Abu-Said el Bermejo, que fué muerto por D. Pedro de Castilla el año 1562; y como esto coincide con las escenas que se representan en las otras dos, las cuales se pueden atribuir á la misma época, es muy posible que antes que se hicieran estas pinturas no hubieran reinado mas de diez nazaritas, con lo cual coinciden nuestros estudios sobre el tiempo en que fueron hechas. No hay en ellos, sin embargo, ningun distintivo por el cual podamos deducir que fueron los diez reyes mencionados. Y ¿cómo no habian de tenerlo cuando sabemos que los reyes de Persia llevan sobre el turbante ó el caftan negro á manera de escarapela, estrellas, cuentas doradas ó círculos de colores, segun sus genealogías: que los califas del Arabia se dis-

tinguen en el color del turbante, como se significaba la bandera del profeta; que los turcos llevan la media luna sobre su escudo y frente, y que los de Egipto, Túnez y Marruecos se dieron á conocer tambien por los colores dinásticos, los petos bordados y algunas veces las coronas en forma de anillos, semejantes á las de los reyes de Judea ó de los antiguos asirios?

Hay aquí distintivos puramente gerárgicos, lo cual nos aleia completamente de la idea de que fueran reves, que nunca vistieron sus alguileces de dos colores cortados de arriba á abajo, como era costumbre en aquellos tiempos entre las personas de rango y categoría lo mismo musulmanes que cristianos, mientras no se proponian aparecer vestidos de un solo color, cuvo uso estaba reservado á los emires y califas. En cuanto al de las barbas, ya se sabe que era un capricho de los tiempos feudales teñirselas como distintivo; pero no de un modo permanente; y es conocido que el nombrado alcatan era un aliño hecho de dos ó tres yerbas que producian el color rojo para la barba, y la alheña un tinte negro para el cabello y párpados, hecho de tornasol, alumbre y humo de pez, macerado en alcohol á caliente, con lo cual se ribeteaban los ojos, las cejas, manos, piés y uñas para parecer mas jóvenes y hermosos, como los antiguos egipcios y modernos africanos.

Es pues, por consiguiente, mas probable, que lo que aquí quiso representar el pintor fué un Maxuar ó Consejo árabe, por no existir ningun género de analogía entre estas figuras y los caracteres de los monarcas que se suponen retratados. Únase á todo esto el dato del nombre que desde la conquista se dió á esta sala, que fué el de *Tribunal*, con preferencia á el de los retratos de los reyes, que empezó á dársele algunos años despues (1). Además, nosotros creemos que la disposicion de este aposento enlazado con el Patio de los Leones,

<sup>&#</sup>x27;1) Hurtado de Mendoza dice en su Historia de la rebelion de los moriscos: "Aposento real y "nombrado..... que despues acrecentaron diez reyes sucesores suyos (del fundador), cuyos retra"tos se ven en una sala, alguno de ellos conocido en nuestro tiempo por los ancianos de la tierra."

separado algun tanto del Harem que ocupaba las habitaciciones altas, hace sospechar que era el lugar destinado para las conferencias de los reyes con sus ministros y capitames, á cuyo sitio se entraba por la puerta separada que hemnos indicado en otro libro, cerca del vestíbulo de todo este tetercero y mas moderno alcázar.

En las dos extremidades hay escudos parecidos á los cedel tiempo de D. Juan II, con banda que sale de la boca de dos sierpes, y dos leones por debajo de cada uno, sentadoss y simétricos como sérias esfinges; lo cual, si bien descubbre la época cristiana, no se concibe por qué en la Alhambraa se ve este signo heráldico diferente de los usados por los mnoros, pues desde Mohamad I, denominado Algalib-billah (el vencedor por Dios), siempre llevó la faja de su escudo e este mote, y aun antes los de todos los sultanes andaluces; addemás que el escudo árabe es siempre mas cuadrado, mientitras que éste, como los que hay colocados en las puertas edel castillo de las otras pinturas, es mas triangular y se asemneja á los usados por visigodos, y su color es rojo, el mismo que usaban los moros granadinos en los estandartes y emblemnas.

Lo que mas comunmente se habia usado por blason i en tiempo del califato, fué una llave azul en campo de plalata; pero este signo fué tambien de los monarcas granadinos que no habian abierto con la llave las puertas de la Penínsuula. ¿Cómo, pues, se cambia el blason en el caso presente, yy la llave continúa poniéndose en las claves de los arcos de i los castillos y alcázares?

Sobre todas las pruebas irrefutables de que los citacidos retratos no eran de reyes, existe la de que el traje no o es encarnado como indubitadamente lo usaron los nazarititas, cuyo color solo cambiaban en el caso de luto, que lo usabban negro como los cristianos, pues sabido es que en Arabia a es blanco. Y resulta que el traje de Boabdil era encarnado o en la batalla de Lucena (1), y que siguiendo la costumbre de e los

<sup>(1)</sup> Dicen que se conserva en casa del señor marqués de Villaseca, pero no lo hemos vistosto.

trajes rojos en los monarcas granadinos, se sabe por la historia de la rebelion de los moriscos que Aben-Humeya fué investido con las insignias reales, colocándole traje encarnado; y el mismo Ibn-Jaldun refiere que en Málaga y en Baza se hacian trajes de este color, con las figuras de reves pintadas en el pectoral á semejanza de los de la Siria; y no habiendo por consiguiente entre las figuras aquí representadas mas de una que tenga el traje escarlata, aunque se quisiera suponer que éste fuera el único retrato de rev, es para nosotros dudoso, porque segun Almacari, los reves granadinos no llevaban turbantes ó imamas, y todas estas figuras lo llevan sin excepcion; mientras que dice este autor terminantemente, que éstos eran llevados solo por los ulemas y otros doctores de la ley en todos los casos; cuyos relatos acaban de resolver la cuestion, contra la creencia de que fueran los retratos de los diez primeros reves.

Los dos cuadros citados son de una misma historia, como ya hemos dicho, que debió suceder con motivo de las relaciones caballerescas de ambas razas, en las fronteras entre el reino granadino y el de los reconquistadores establecidos en Sevilla, ó en alguna casa de campo habitada por cristianos. Pues en un escudo que lleva al brazo uno de los caballeros herido por el adalid morisco, se nota un signo heráldico de tres palomas blancas en campo rojo, que pertenece á la familia de los Acejas, segun el autor de la *Historia de Galicia* (1) cuyo emblema no debe confundirse con el escudo de los Huete que usaban la paloma blanca en campo azul. Por lo tanto, el episodio hay que buscarlo en los antecedentes nobiliarios de aquella casa, y bien podrán hallarse una vez planteado el problema que dejamos expuesto, al señalar la familia que tales empresas sostuvo con los moros andaluces.

Y para concluir, citaremos un extracto de Ibn Jaldun, publicado por el Instituto imperial de Francia (2), el cual

<sup>(1)</sup> Segun Argote de Molina en su Nobleza de Andalucia.

<sup>(2)</sup> Tomo XVI, pág. 267, texto árabe.

prueba que los cristianos de Castilla y Leon se llamaban gallegos, por los árabes, razon por la cual se busca en la historia de Galicia el nobiliario de los Acejas, cuyo escudo se ve en estos cuadros, como cristianos que vivian fronterizos al andaluz; y que los árabes imitaban á dichos gallegos llegando á pintar imágenes y simulacros, atamadil, en el exterior de los muros y dentro de los edificios. Y sobre todo, el citado autor (1) que censuraba estas imitaciones en los árabes, nos habria dicho que eran obras de cristianos renegados ó de extranjeros, lo cual no hizo; antes bien lo criticó en el pueblo muslímico, como resultado del predominio cristiano que ya se sentia por todas partes.

#### Sala de las Dos Hermanas.

Pasando por una hermosa puerta de lacería y talla preciosamente hecha, entramos en un aposento cuya galanura no podríamos describir mejor que lo hicieron los árabes en los veinte y cuatro versos que hay grabados sobre su hermoso zócalo de azulejos.

<sup>(1)</sup> Dice el muy docto D. Aureliano Fernandez Guerra «que fué mortificacion y escándalo al »famoso lbn-Jaldun cuando vino de África à la ciudad del Genil, año de 1363, hallar retratos y »cuadros de romanescas aventuras (en bien adobados cueros y en lienzos y tablas) adornando los »techos y muros de las casas reales y de casi todos los ciudadanos, » lo cual nos demuestra que no podrian ser solo los cristianos los pintores, sino que habria muchos moriscos que aprenderian à hacerlo, y que los maestros serian de origen bizantino como la mayor parte de la poblacion donde tambien habia muchos cristianos, pero no tantos en mi concepto, como se afirmó en el concilio Viennense de 1311, porque despues de conquistada esta ciudad por los Reyes Católicos, formaban mayoría los moriscos verdaderos creyentes que llegaron à sublevarse, en defensa de sus costumbres y de su religion.

Á un lado y otro, antes de pisar los umbrales marmóreos de esta sala, se halla un estrecho corredor ó pasadizo, por el cual se subia á los aposentos altos y menacires, tomando á la derecha, y por la izquierda á un pequeño *megle* ó cuartito reservado, de uso particular, cuya entrada sinuosa es digna de estudiarse. La puerta de arrocabes cierra la salida al patio dejando dentro de la habitación completa independencia, como se observa tambien en las otras salas recorridas, pudiendo de este modo ser visitados los patios sin comunicaciones con los cuartos del Harem.

Leamos las inscripciones para comprender mejor la belleza incomparable de la estancia.

«Yo soy el jardin que aparece por la mañana ornado de belleza; contempla atentamente mi hermosura y hallarás explicada mi condicion.»

«En explendor compito, á causa de mi señor, el príncipe Mohamad con lo mas noble de todo lo pasado y venidero.»

«Pues por Dios que sus bellos edificios sobrepujan por los venturosos presagios, á todos los edificios.»

«¡Cuántos amenos lugares se ofrecen á los ojos! El espíritu de un hombre de dulce condicion verá en ellos realizadas sus ilusiones.»

«Aquí frecuentemente buscan su refugio de noche las cinco pleyadas, y el aire nocivo amanece suave y deleitoso.»

«Y hay una cúpula admirable que tiene pocas semejantes. En ella hay hermosuras ocultas y hermosuras manifiestas.»

«Extiende hácia ella su mano la constelacion de los gemelos en signo de salutacion y se le acerca la luna para conversar secretamente.»

«Y desearian las estrellas resplandecientes permanecer en ella y no tener en la celeste bóveda fijado su curso,»

«Y en sus dos galerías, á semejanza de las jóvenes esclavas, apresurarse á prestar el mismo servicio con que ellas le complacen (1).»

<sup>1 &</sup>quot;Podrá este verso haberle dado el nombre de Dos Hermanas?

«No fuera de admirar que los luceros abandonasen su altura y traspasasen el límite fijado.»

«Y permaneciesen á las órdenes de mi señor, por su mas

alto servicio alcanzando mas alta honra.»

«Hay aquí un pórtico dotado con tal explendor, que el alcázar aventaja en él aun á la bóveda del cielo.»



«¡Con cuántas galas la haz engrandecido (¡Oh rey!) Entre sus adornos hay colores que hacen poner en olvido los de las preciadas vestiduras del Yémen.» «¡Cuántos arcos se elevan en su bóveda sobre columnas que aparecen bañadas por la luz!»

«Creerás que son planetas, que ruedan en sus órbitas, y que oscurecen los claros fulgores de la naciente aurora.»

«Las columnas poseen toda clase de maravillas. Vuela la fama de su belleza, que ha venido á ser proverbial.»

«Y hay mármol luciente, que esparce su resplandor y esclarece lo que se hallaba envuelto en las tinieblas.»

«Cuando brilla herido por los rayos del sol, creerás que son perlas á pesar de su magnitud.»

«Jamás hemos visto un alcázar de mas elevada apariencia, de mas claro horizonte, ni de amplitud mas acomodada.»

«Ni hemos visto un jardin mas agradable por lo florido, de mas perfumado ambiente, ni de mas esquisitos frutos.»

«Paga doblemente y al contado la suma que el Cadí de la belleza le ha señalado.»

«Pues está llena la mano del céfiro desde la mañana de dirhames de luz, que contienen lo suficiente para el pago.»

«Y llenan el recinto del jardin en torno de sus ramas los adinares del sol, dejándole engalanado.»

Las demás inscripciones citan el nombre de Abu Abdil·lah y otras son versículos coránicos y salutaciones de las acostumbradas.

Todos los cuartos de esta sala eran aposentos de mujeres distinguidas que vivian con independencia dentro del mismo Harem, y de aquí el que halla existido la tradicion de que dos hermanas cautivas lo habitaron, las cuales murieron de celos contemplando desde la ventana del alhamí, las escenas amorosas en el jardin de las Damas; la puerta del alhamí de la izquierda, descubierta por nosotros en 1870, era la que comunicaba secretamente con los cuartos del sultan y los baños.

Son notables en esta sala y del género mas puro, los alicatados ó azulejos que hay en el basamento, de difícil combinacion y complicados en su dibujo; sorprendiendo sobremanera, la tersura del barniz y la planicie de cada pedacito de color diferente, porque sabido es cuanta dificultad ofrece fabricar esta losa con esas condiciones (4). Hemos examinado el modo de labrarlos y hallamos que cada uno se ha trabajado con cincel y lima, hasta incrustarlo con la perfeccion que se nota.

La bóveda es la mas dilatada que hay de colgantes, cuya atrevida construccion espanta y no puede debidamente calcularse, mas que suponiendo que pende de un esqueleto de madera afianzado en sus estribados.

D. Diego del Arco restauró esta sala en 1705 (2), y todayía se nota la obra, en aquellos sitios donde no hay colores antiguos, notándose lo blanco de la pasta. En 1691 se repararon los mosáicos de los alfreisares de las puertas. En 1622 hubo un ligero hundimiento en dos de las hornacinas del segundo cuerpo decorativo, que fué restaurado inmediatamente reponiendo algunos puentes de madera de la construccion interior, que hemos examinado. Este departamento se conserva mejor que otros muchos, siendo fácil hallar en él vestigios de los primeros colores con que fué pintado, y de la delicadeza de los trazos; pero lo que mas nos llama la atencion es que todo el ornato se ajusta como en ninguna otra parte á su construccion: nada puede en él quitarse y nada reemplazarse sin que se destruya la unidad de su composicion tan admirablemente distribuida. Por la geometría de sus amedinados, no puede ser ni mas grande ni mas pequeña, todo está encajado como en un tablero de ajedrez, y para hacerla hubo que imaginar al mismo tiempo que el conjunto, sus mas pequeños detalles; lo cual no es de rigor en los demás géneros de arquitectura donde siempre hay algo que se deja á lo imprevisto.

Como la del Patio de los Leones se atribuye á Aben Zem-cid, la direccion de esta obra.

<sup>(1)</sup> Hemos visto los mosáicos del mismo género, imitaciones que se han hecho en Lóndres, Paris, Berlin, etc., en los que cada piecesita tiene una convexidad diferente.

<sup>2</sup> Archivo, Leg. 28.

### Mirador de Lindaraxa.

Se pasa una antesala que tiene una hermosa bóveda de admirable combinacion, y se entra en este pequeño aposento que se llamaba de *Daraxa* hácia 1622, desde cuya fecha hallamos documentos con el nombre moderno. En el siglo XV se cita este gabinete sin nombre alguno. De cualquier modo, en árabe indica lugar para entrar ó ascender; pero los poetas desde el siglo XVII en adelante suponen que era el nombre de una sultana favorita que pasaba sus dias en este delicioso cuarto, lo cual es una tradicion que tiene por fundamento el nombre de la sultana Aixa, llevado por muchas reinas, de las cuales sería este un lugar predilecto, como tocador, etc. (1)

Nótese el arco de entrada, de fastuosa inspiracion, nada es mas elegante y rico sin carecer de una delicada sencillez, que encanta al que lo mira desde el centro. Dice el P. Echevarría que en los gruesos del arco habia nichos como los de otros parajes; pero podemos asegurar que la decoracion de este sitio no ha sido jamás modificada.

Obsérvase lo rebajado del ajimez del centro y ventanas laterales, así dispuestos para estar reclinados en el suelo á la vista de los jardines. Son cúficos la mayor parte de los adornos y katifas de las paredes. Tan preciosa estructura está coronada por una tracería calada hecha de madera y en cuyos claros habia colocados cristales de colores (2). La luz néutra que se derramaba por ellos á causa de los colores de sus vidrios, daria á esta estancia un aspecto sublime. Para ello estaban cubiertos los claros con cuajadas celosías de

<sup>(</sup>i) Lindaraxa, la casa de Aixa.

<sup>(2)</sup> Los hemos hallado nosotros mismos con motivo de nuestras obras y conservamos fragmentos

madera que velaban la luz del jardin, todo lo cual armonizaria perfectamente los colores de las paredes en todo el vigor de su entonacion, con los de los trasparentes del techo, que hoy aparecen un poco fuertes. Las cuatro paredes de este precioso mirador están compuestas con la mayor fantasía, de arcos apuntados, dobles y triples bajo un centro comun, y el arco de entrada tiene las mas bellas enjutas que hay en el alcázar, con una curva á feston que regulariza los mocarabes de su intrados en pequeños cupulinos. Los alicatados ó azulejos son los mas finos, obra de indescriptible paciencia. Su pavimento era una alfombra de los mismos mosáicos del umbral, y el todo revela un encanto y misterio voluptuoso sin igual en el alcázar.

Desde la ventana del centro se veia el rio Darro, antes de que se construyera el Patio de los Naranjos, despues de la

conquista.

En el año 1853 se fortificaron los muros por el exterior para contener la ruina indicada en la antesala inmediata. En ella se notan dos preciosos ajimeces que abren al patio citado, y los arabescos interiores de los muros conservan bien sus colores primitivos, especialmente en su hermosa techumbre.

Los espacios lisos de esta antesala, ya hemos dicho que los cubrian los árabes con tapices y cueros labrados, y con panoplias de telas de diversos colores, en las cuales habia pescantes como kanecitos para colgar ropas, armas y otros objetos. Las dos puertas de sus extremidades son modernas, pues por este lado cerraba el edificio sin otra comunicacion que la del centro.

Hé aquí las notables inscripciones de este pequeño cuarto.

«Todas las artes han contribuido á embellecerme, y me han dado su explendor y sus perfecciones.»

«El que me vea creerá que soy una esposa que se dirije á

este vaso y le pide sus favores.»

«Cuando el que me mira contempla con atencion mi hermosura, su misma vista desmentirá al pensamiento.» «Y creerá al ver los tibios rayos de mi esplendor, que la luna llena tiene aquí fija su aureola, abandonando sus mansiones por las mias.»

En el otro lado dice:

«No soy sola pues desde aquí se contempla un jardin admirable, no se ha visto jamás otro semejante.»

«Este es el palacio de cristal: el que le mire le tendrá por

un occéano pavoroso, y le espantará.»

«Todo es obra del iman Ebn Nasr. Guarde Dios para otros reyes su grandeza.»

«Sus antepasados alcanzaron la mas alta nobleza pues dieron hospitalidad al profeta y su familia.»

Luego se halla al rededor ó recuadro de las ventanas, en metro tawil este poema:

«El fresco ambiente esparce aquí con profusion su hálito: el viento es saludable y lánguida el áura.»

«He reunido toda clase de bellezas en tan alto grado, que de mí quisieran tomarla las estrellas en su alta esfera.»

«Yo soy en este jardin un ojo lleno de júbilo, y la pupila de este ojo es en verdad nuestro Señor.»

«Mohamad el glorificado por su valor y generosidad, el de la fama mas preclara, el de la rectitud mas distinguida.»

«La luna de la buena suerte resplandece en el horizonte del imperio, sus signos son duraderos y su esplendor luciente.»

«Él no es sino un sol que se ha fijado en esta mansion y

cuya sombra es provechosa y benéfica.»

«Desde aquí contempla la capital del imperio, cuantas veces espléndida se manifiesta y brilla en el trono del Califato (1).»

«Y arroja su mirada hácia el lugar en que los céfiros juguetean, y vuelve contento de los honores que le rinden.»

<sup>(1)</sup> Llamamos la atencion sobre este verso que sostiene nuestra opinion de no existir el Patio de Lindaraxa que se ve desde estas ventanas, en tiempos antiguos. Con efecto, desde el Mirador se veia bien casi toda la ciudad y el rio Darro. El alcázar por este lado terminaba en estos muros exteriores.

«En estas mansiones se presentan tantas amenidades á la vista que cautivan la mirada y suspenden la inteligencia.»

«Un orbe de cristal manifiesta aquí sus maravillas. La belleza se halla grabada en toda su superficie que rebosa de opulencia.»

«Están dispuestos los colores y la luz, cada cual de tal manera, que si quieres podrás considerarlos como cosas dis-

tintas ó bien análogas.»

Hay otras muchas inscripciones que se refieren á Mohamad V, pero sin aparente interés arqueológico ni literario (1).

## Jardin y fuente de Lindaraxa.

El patio que unos llaman de Lindaraxa y otros de los Naranjos tiene en el centro una fuente mitad árabe mitad renacimiento, que termina por una concha circular agallonada, y en su borde una inscripcion medio desgastada por el agua, cuyo texto interrumpido dice así:

«Yo soy en verdad un órbe de agua que se manifiesta á

los hombres claro v sin velo alguno.»

«Un mar extenso cuyas riberas son obra artística de mármol selecto.»

«Su agua como líquidas perlas, corre por el hielo, mas grande:.... admiracion.»

«Se separa de mí el agua, de tal suerte, que yo no soy.... con el que se oculta.»

«Como si yo y lo que.... de la fuente.... que corre.»

<sup>(</sup>t) Existe dificultad muy grande en interpretar bien la traduccion de los letreros àrabes segun hemos notado en las versiones que de ellos se han hecho por muy competentes orientalistas. Últimamente nos ha dicho nuestro ilustrado amigo el Sr. Comandari, persona nacida en Danascov conocedora de la lengua clásica, que puede haber en las inscripciones de la Alhambra un segundo significado, por la combinacion de letras que expresen las fechas y nombres de artifices que no se encuentran por ninguna otra parte del edificio, lo cual se llama el álgebra del alfabeto árabe. En la Siria hay leyendas que tienen este doble sentido.

«Un trozo de hielo parte del cual se liquída y parte no se liquída.»

«Cuando sobrenada...... un orbe mas elevado que todos

los órdenes de estrellas.»

«De los hijos de la prosperidad, de los venturosos, estrellas resplandecientes de bondad, mansion deliciosa de nobleza.»

«De los hijos del *Kiblah*, de la estirpe de Jazrech, ellos proclamaron la verdad y ampararon al profeta.»

«Saad..... hizo resplandecer todas las tinieblas.»

«Las comarcas en la seguridad perpélua y..... en defensa del reinado; de dignidad elevada.»

«Tengo en belleza el mas ilustre grado. Mi forma causó admiracion á los eruditos.»

«Jamás se ha visto una cosa mejor que yo en Oriente ni Occidente.»

«Y si no..... reinado..... antes entre los extranjeros y no entre los árabes.»

No hay noticia positiva de la procedencia de esta fuente. El patio de dos saletas que cita Mármol, es hoy el de la mezquita, y tenia una fuente en el centro que ya no existe; aunque podia ser de este paraje, la inscripcion se refiere al tiempo de Mohamad V, y la construccion del patio de la Mezquita es anterior á este monarca. ¿Pudiera ser esta la fuente árabe que se puso á la venta el año 1667, con algunas columnas procedentes de la casa del marqués de Mondéjar y que no se vendieron por falta de comprador? pero atendiendo á que la inscripcion se refiere á un occéano de agua, de gran extension, que pudiera aludir al estanque morisco que tenia aquel palacio delante del pórtico, no lo consideramos probable, porque cuando se verificaron estas traslaciones debia ya estar colocada la fuente en este sitio. Nos-

otros nos resolvemos á suponer, que la referida taza de fuente no es del Alcázar sino de alguno de los innumerables palacios que habia en la Alhambra no léjos de aquel.

Todo el patio es moderno y sus claustros y salas del tiempo del Emperador Cárlos V, como lo demuestran los techos cazetonados grecoromanos de sus salas altas, en las que se ven dos elegantes chimeneas con labrados atributos de aquel imperio. Estas habitaciones estaban dispuestas para hermosos tapices flamencos, y despues fueron pintadas á semejanza del Mirador. La nombrada de las Frutas, última de esta galería, fué habitada por varios monarcas, y últimamente se hospedó en ella el célebre poeta Washington Irving, en cuyo retiro compuso sus mejores obras. En los cenadores del patio hay una coleccion de columnas árabes, que segun un manuscrito sobre aguas del Convento de S. Francisco, pertenecieron á aquel, cuando era mezquita y ráuda antes de la reconquista, así como otras muchas piedras que han desaparecido.

Por este patio se entra á varias salas embovedadas que resultan debajo de la sala de las Dos Hermanas. En la del centro se observa el efecto acústico del sonido que se trasmite por el embocinado de las curvas y se repite en los cruceros de las bóvedas, lo cual hizo que esta sala se llamara de los Secretos; único interés que ofrece para ser visitada. En suma, los cenadores no existian en tiempos árabes, y en su lugar habia un dilatado jardin en donde tal vez se hallaba el estanque y fuente, con arreglo á las inscripciones de la taza citada.

# Patio de la Reja.

Si hemos de hacer mension de este patio, es tan solo por declarar destituida de verosimilitud la tradicion que supone ser esta reja que hay en dos de los lados, la prision de la reina D.ª Juana. Nunca se halló esta reina en tal estado de enagenacion mental que fuese preciso encerrarla de un modo tan cruel y poco humanitario. En 1561 se nombraba al cuarto alto inmediato, el Guardajoyas de la reina, y esto está conforme con lo que dice Argote, que se colocó para resguardo de la vajilla del real servicio en el año 1639.

En las galerías se encuentran capiteles de antigua forma y pura degeneracion bizantina, que vuelve á acercarse á la arquitectura hispano-mahometana del siglo XII. Son notables estas obras que debieron traerse aquí de otros edificios mas antiguos, y que marcan bien una transicion en el gusto árabe, tendiendo á regularizar la forma cúbica que se determinó francamente en los capiteles del Patio de los Leones.

Las inscripciones de los del corredor alto donde hay dos muy bellos de colgantes, son las leyendas sura 11, vers. 90 y la 65, vers. 3.°

En la bóveda, bajo la torre de Comareh hay dos estátuas, y un medallon que representa la fábula de Júpiter y Leda. Las tres esculturas son menos que medianas; y de un interesante trabajo presentado el año último á la Comision de Monumentos resulta que estas tres esculturas, y las del altar de la Capilla que luego describiremos, debieron ser parte de las piezas de una chimenea que se adquirió para el palacio, á mediados del siglo XVI (1).

El pueblo, dado siempre á lo maravilloso, ha creido hallar tesoros en las ruinas de los monumentos árabes. La rebelion de los moriscos, las persecuciones crueles que sufrieron, la expulsion horrible que luego los exterminó, han proporcionado el hallazgo de muchas alhajas, libros, amuletos y monedas que han hecho la suerte de algunas familias; pero esto que se encontraba fácilmente en los pueblos, aldeas y caseríos, no se halló jamás en los palacios reales, porque los reyes salieron de ellos llevando consigo cuanto poseian.

<sup>1</sup> Memoria leida por D. Manuel Gomez Moreno.

Los vasos llenos de oro, las arcas de hierro y cuanto se ha querido suponer hallado en este sitio, es una torpe invencion, porque las estátuas no pueden ser del tiempo de los árabes y por consiguiente la escritura mahometana que reveló el secreto del tesoro no podia referirse á ellas.

Todos estos subterráneos son los viaductos de circunvalacion que comunicaba todas las torres de la Alhambra.

## Peinador de la Reina y Mihrab de los musulmanes.

Desde él se descubre un hermoso panorama: el Albaicin, ciudad antigua; las murallas árabes construidas á expensas del obispo D. Gonzalo; las casas bajas del barrio del Hajariz; el Seminario de San Cecilio, lugar de recuerdos piadosos: los amenisimos cármenes (1); la ermita de San Miguel sobre el fuerte de Aceituni, sitio en el cual los mozárabes veneraron esta imágen desde el tiempo de la invasion; la Alcazaba vieja, últimos edificios mas elevados sobre la montaña, primera residencia de los zeiritas, y quizá de los primeros walíes trasladados de Illiberis; el Generalife sobre el collado de la derecha, parte velado por la inmediata torre de las Damas, descrita por Argote (2); y en el fondo de esta bellísima comarca corre el Salom (hoy Darro), que como decia Mármol viene de la montaña de los mirtos y dan oro sus arenas, hasta mezclarse con el caudaloso Singilo ó Genil, antes de recorrer juntos la deliciosa llanura de Granada.

Esta torre ó alminar no estaba dispuesta en su orígen como hoy la vemos. El corredor que la circunda era entonces de aguzadas almenas, las nuevas ventanitas de alicatados tragaluces, y bajo el suelo que hoy tiene se halla el pequeño templo que se elevó al sultan Abul Hachach en memoria de

<sup>1)</sup> Viñedos en lengua árabe.

<sup>2</sup> En el tomo III; rarisimo.

su bienvenida (1). Descubiertos sus lados por Oriente, en él esperaban los emires la venida del sol y en su aislado recinto murmuraban el santo rezo de la mañana. La inscripcion de la techumbre y la puerta por bajo de la que hoy tiene la torre, demuestran harto bien el sublime objeto de su obra. Salutaciones y versos coránicos sobre las columnas y cartelas de la sala baja, trazerías de acicafes en los zócalos, únicos ejemplares de todo el edificio, los ajimeces cerrados hoy con mezquinas ventanillas, las pinturas de estilo pompeyano en el cuerpo elevado de su plano arteson, el mármol para perfumar las ropas de las damas cristianas, en fin, todo ese conjunto de árabe y renacimiento arrojado aquí en desórden extraño é incomprensible, han privado á este alminar de su primitivo carácter y encanto.

Hé aquí sus inscripciones:

En la fachada:

«Al feliz regreso de Abu Abdallah hijo de nuestro señor el príncipe de los muslimes Abul Hachach.»

En la techumbre alta:

«La ayuda de Dios y una victoria grande para nuestro señor Abul Hachach príncipe de los muslimes. Que sean magníficos sus triunfos.»

Sobre la obra mahometana se hallan pues estampadas las huellas de los pinceles italianos del renacimiento, y aunque maltratados los lienzos de las paredes altas, puede muy bien descubrirse la preciosa decoracion de los rafaelescos atribuidos á Julio Aquiles y Alejandro, pintores desconocidos en Italia, pero que aquí aparecen como autores de un trabajo admirable en color, delicadeza y dibujo, atendiendo solo el pabelloncito del centro. No hay duda sobre la autenticidad de los citados autores, toda vez que hallamos un legajo del archivo de la Alhambra, donde se ve que Pedro Machuca, director de las obras de las casas reales, vieja y nueva, como se llamaban, hace una tasacion en favor del mencio-

<sup>(1)</sup> Asi lo revela la inscripcion de la entrada.

nado Julio Aquiles, pintor de imaginería y grutesco, el año 1546, entre cuyas partidas hay algunas referentes á las de la estufa, como se nombraba (1); y otro legajo de aquel tiempo nos da á conocer que un tal Alejandro, cuyo apellido no hemos podido descifrar, presentó cuenta al conde de Tendilla reclamando el pago de pinturas hechas, año 1558; y es muy rara la diferencia de fechas, á no ser que se refiriera á las de la sala de las Frutas y sus paredes, que tambien estuvieron pintadas como las demás en tiempo de Cárlos V.

Por otro lado hemos tenido ocasion de consultar con el Sr. Morelli (2) sobre el mérito de estas obras y sobre la existencia del referido pintor Julio Aquiles, y nos aseguró que no existió en Italia pintor notable de este nombre en el siglo XVI, á quien se pudieran atribuir tan bellísimos ejemplares de una ornamentacion, tan bien hecha como la de los primeros maestros de Italia. Esta respetable opinion, y lo poco esplícito de los datos que tenemos á la vista en las referidas cuentas, puesto que no se tasan por el citado Machuca mas que algunas de las pinturas que aquí vemos, y quedan sin tasar la mayor parte de las mas delicadas y hermosas, nos hace sospechar que algunos otros documentos debieron extraviarse del archivo donde tal vez se hallarian los nombres de otros pintores.

<sup>(1)</sup> Pedro Machuca, que fué el encargado por el conde de Tendilla para hacer la tasacion de lo hecho por Julio Aquiles, pintor de imagineria en la estufa de las casas reales de la Alhambra, tasó las obras y pinturas del dicho Julio del modo siguiente en 23 del mes de Marzo de 1548.

Once cuadros de grutesco y bastiones de cuadrados y molduras que los tasó en cuatro ducados y medio cada uno, que monta cuarenta y nueve ducados y medio.

Un friso grande de follaje del romano, ocho ducados.

Un pedazo de enmaderamiento de siete puertas, seis ducados.

Tres puertas y una ventana pintadas y barnizadas de todas partes con aguas é adobos é otros: hizo todo doce ducados.

Otros dos frisos de grutesco encima de las puertas, seis ducados.

Seis panes de oro, cuatro ducados, los cuales seis panes de oro ha gastado en dorar guarnicio-

Del asiento destos panes de oro, cuatro ducados.

Lo cual declara de toda la costa del dicho Julio é monta todo treinta y tres..... é sesenta y dos

Número 60 del mismo legajo.

<sup>(2)</sup> Visitó este palacio acompañado del embajador Británico M. Layard en 1872, y le oimos esta opinion tan competente.

Por desgracia el afan que han tenido siempre los viajeros por dejar sus nombres estampados en las paredes de los edificios que visitan, acabará por destruir estos preciosos ornatos; por cuya causa en algunos sitios no pueden distinguirse con claridad los asuntos que representan ni la integridad de los adornos (1). Las logias ó *lochas* están mejor conservadas porque se hallan pintadas al óleo, (á pesar de lo que en contra se ha dicho); los cuadros de figuras se hallan mas confusos porque han sido retocados al temple; y las hojas de acanto, los animales fantásticos, las frutas y flores, la gracia en fin con que todo está compuesto y extendido por la pared y alfréixares, distinguen esta obra de todas las que se hicieron en España por aquellos tiempos.

Los cuadros que representan batallas y combates navales, que hay en el primer aposento, no nos sorprenden por esa perspectiva *caballera* de los tiempos de Giotto y Cimabúe; pero su mal efecto está compensado por la precision de los detalles, que se distinguen perfectamente y que son verdaderas miniaturas; así, en los galeones pueden verse los trajes de marinos y soldados, y en el paisaje, la condicion y género

de los edificios y baluartes.

Hasta recientemente (2) se ha ignorado el asunto de estos cuadros, y hoy podemos asegurar que representan la empresa contra Túnez que acometió el Emperador Cárlos V y que fué para él tan victoriosa en aquellos momentos, como luego desgraciada. Efectivamente, aquella notable expedicion contra Barbaroja para salvar al Bey de Túnez, espantó á toda Europa, creyéndose que con cuatrocientos buques y cuarenta mil combatientes se podria conquistar el África; y dice Ortiz de la Vega: «Cárlos se hizo á la vela y entró en

<sup>(1)</sup> Desde que nos encargamos de la conservacion de la Alhambra hacemos cuanto es posible para evitar esta costumbre lamentable, para lo cual establecimos un segundo álbum de firmas, semejante á otro que regaló un viajero con el mismo fin en el año de 1829.

<sup>(2)</sup> Nuestro ilustrado amigo D. Manuel Gomez Moreno presentó à la Comision de Monumentos una razonada explicacion del significado de estos cuadros, en el año 1872, cuyo trabajo fué perfectamente recibido.

el golfo de Túnez á 16 de Junio de 1555. Desde el tiempo de los romanos no habia zurcado aquellas aguas una tan fuerte y numerosa escuadra.»

Uno de los cuadros representa la salida de la escuadra, viento en popa, del puerto de Barcelona, y otro la llegada al golfo que forman el cabo de Ras-Adar y el cabo Farina, á mano izquierda el Zafran y á la derecha el de Cartago, notándose las ruinas de esta ínclita ciudad en casi todos estos cuadros, que principalmente representan el fuerte de la Goleta y la ensenada de Túnez.

En otro se ve la lengua de tierra que cierra la entrada del golfo, en la cual se dió el primer ataque para tomar la atalaya y torre del Agua, y se percibe el órden de combate formado por las carabelas y galeones, y el desembarco que se verificó muchas veces para tomar la posicion. En otro está el asalto á la Goleta, que tan caro costó, notándose bien las baterías, las formaciones de lanceros desembarcados, el incendio y estallido de los baluartes y la entrega que hicieron los cautivos del principal de ellos, que dió el triunfo al Emperador, el cual fué tan caro y sangriento, que sus soldados degollaron á la mayor parte de los habitantes de Túnez, saquearon la ciudad y por temor á Barbaroja, tuvieron que volverse á Italia, dejando expuestas á la venganza de este gran pirata, las Baleares, para que fueran arrasadas por él.

Pacheco en su *Arte de la Pintura* y Palomino en sus biografías aseguran, que fueron Julio y Alejandro los autores de estas pinturas y de otras del palacio. En los tiempos de Juan de Udino no se citan tales nombres de pintores notables, antes de haber hallado que en 1533 se encontraba Aquiles en Valladolid nombrado por Alonso Berruguete para tasar un retablo, y que luego vino á Granada con su mujer y bautizó un hijo en Sta. María de la Alhambra (1) en 1545; por último, en 1624, con motivo de la venida de Felipe IV á Gra-

<sup>(1)</sup> La misma Memoria del Sr. Moreno.

nada, se restauraron muros y pinturas de estos lugares, que se dice habian sufrido desperfectos por el incendio de la casa del polvorista, 1590, cuyas restauraciones se atribuyen á Raxis, Perez y Fuentes.

## Sala de las Camas y baños.

En el patio del Estanque, y el costado largo de la derecha, hay una puertecita que se hallaba tapiada y nosotros hemos abierto, con una escalera soterrada del tiempo de los árabes, que conduce directamente á la sala de las Camas. Antes de bajar por ella se hallaba á la izquierda un megle ó pequeño a posento, con un pórtico de dos arcos apoyados sobre una columna, cuyo notable capitel se encuentra hoy en el museo del Alcázar, donde tambien existen algunos restos de azulejos cuadrados del mismo sitio. La que describimos era la verdadera entrada de los baños, cuya obra es tambien del tiempo de Abul Hachach, á la mitad del siglo XIV. Se entra tambien á ellos por un embovedado que pasa debajo del patio del Estanque y comunica con el de la mezquita, y así lo hallamos ya en las descripciones del año 1526, donde se dice que estaba en comunicacion con la sala de las Dos Hermanas ó el harem: lo cual es cierto porque hemos hallado restos de escaleras inmediatos al último cuarto de los baños.

La sala de las Camas tiene dos divanes y cuatro puertas; una especie de tribuna ó corredor con antepechos; un cuarto *alhami* especie de morada oculta de alguna favorita, y las tribunas donde se juntaban las odaliscas á resitar las kasidas, y á cantar y tañir instrumentos de cuerda, mientras pasaba el sultan las horas de reposo.

Sufrió modificaciones importantes desde muy antiguo, hasta la última del año 1827, que le hizo perder un cuerpo mas alto que tenia, guarnecido de ventanas caladas. Nosotros la hallamos así el año de 1840. Importaba mucho á nuestro juicio que este misterioso cuarto, quizá el de mas carácter oriental, no se acabase de perder y en él puede decirse que hicimos los primeros ensayos de restauracion.

No era nuestro propósito llevar las restauraciones hasta el caso de pintar y dorar con la exuberancia que lo hicieron los árabes, porque sostenemos con respecto á la restauracion de las obras de arte, la opinion de conservarlas hasta donde sea humanamente posible, y despues que la obra se cae rota ó pulverizada, reponerla, cubriendo el hueco con otra semejante, para que la nueva sujete á la antigua que se halla próxima á desaparecer.



Esta teoría es aplicable en absoluto á los edificios y puede admitir modificaciones en la pintura y escultura, pero si se conduce, bien prolongará la vida al monumento indefinidamente, sin que deje de notarse claramente lo que corres-

ponde á cada época de restauracion.

Parece á primera vista que hay cierta exageracion de color que contrasta mal con la suave entonacion que da el tiempo á los edificios. Cuando se visita la Alhambra se hallan decoraciones de color tan agradables y dulces como la de la sala de las Dos Hermanas, los planos de la de Comareh, y otras donde se ven tintas suaves y nacaradas que no hieren la vista, porque han sido obra del tiempo. Los adornos mutilados, los colores medio desprendidos, el oro empañado por los siglos, amasadas las tintas por el polvo constante y la influencia atmosférica, han cambiado el efecto primitivo del alcázar; pero los lienzos de pared que han estado privados de luz y de aire muchos siglos, se han descubierto hoy con toda su frescura é intensidad y en ellos es donde se ve ese colorido fuerte y desagradable del antiguo, que resalta en esta sala sin faltar á la verdad ni á su carácter.

La estructura de este cuarto está indicando que servia para desnudar y prepararse á la temperatura de las demás habitaciones, donde ninguna corriente de aire podia penetrar: la luz era recibida en ella desde una altura de doce metros á lo menos. Dos alcobas donde colocaban bordados almadraques para reposar, nos seducen todavia. Por una puertecita que hay en uno de los ángulos se ve la entrada á mas estrechos y retirados lugares, cuyo destino se adivina fácilmente.

El sistema de sostener los apoyos de los colgadizos en grandes cartelas sobre los capiteles de las columnas, está aquí desarrollado mas que en ninguna parte y recuerda los patios de las casas de las ciudades marroquíes. El pavimento es de sofeisefa, ó sea mosáicos vidriados, de los cuales habia muchos, y es un ejemplar hermoso con exacta distribucion de piecesitas de colores. En la fuente hay algo que no es mahometano, pero sí moderno.

Pasamos por uno de los ángulos de la sala al departa-

mento de baños, cuyas paredes lisas y estucadas reemplazan con propiedad á un ornato delicado: los pavimentos de mármoles y zócalos ataraceados de azulejos; las atargeas anchas para que por ellas se pierda el agua sobrante de las purificaciones; las bóvedas sembradas de claraboyas que derraman la luz y dan paso á los vapores de las termas artificiales; las pilas anchas y rebajadas para los baños, dan idea del celestial placer de la molicie musulmana. En todos lados pequeñas alcancias para los surtidores del agua caliente, donde colocaban las amrunas y jóyas arrancadas en ese instante de delicioso abatimiento que proporciona el baño. Sobre la pila que se conserva mas adornada de labores marmóreas y en el último aposento, hay una inscripcion no traducida antes, que dice:

«Lo que sorprende ¿es antiguo ó moderno?»

«Cuando el leon descansa en un lugar de bendicion ¿quién puede decir que está como él?»

«Y se aprestan á servir á su señor leales servidores.»

«Y anuncian las cualidades de su nobleza y de su arrojo, la mas perfecta indulgencia y generosidad.»

«Preguntad á los hombres conocidos por su bravura si hay á él ninguna semejante. Suya es la abundancia y la generosidad.»

«¿Quién puede asemejarse á Abul Hachach, que existe siempre como triunfante y glorioso conquistador?»

Hay otros cuartos ocultos y ruinosos que servian para preparar las aguas y templar los conductos por donde circulaba el aire caliente. En uno de ellos se encontró en el año 1623 una gran caldera de cobre para aquel objeto, que desgraciadamente se apresuraron á vender.

Están construidos de pequeñas proporciones, y como se ve en la planta, forman un paralelógramo en el cual se incluye el *Meslouk*, que es lo que aquí se llama sala de las Camas, para desnudarse y reposar antes y despues del baño; el *liwan*, que son los nichos donde están los reclinatorios para dormir, en los que los bañistas pasan la mayor parte

del tiempo conversando con las mujeres de su Harem; en el centro donde se halla la fuente, al parecer moderna, habria un pequeñito pilon para labados parciales, llamado el Feskych (1); el estrecho paso desde este aposento que atraviesa el Biyt awwal ó retrete, conduce pasando un pequeñito pilar á la sala llamada Hararah, en cuyos dos lados y sobre el suelo inclinado, se tienden los bañistas á recibir las frotaciones de las tellak ó esclavas del baño; el Hanefych ó cuarto donde están las pilas para el agua templada, cuya operacion rara vez hacen en el invierno, á no estar tan caliente, que nosotros no podriamos sufrir, y por último, el cuarto de los hornos, que como hemos dicho, calentaba el agua y el pavimento.



Pila árabe (en el Museo).

Los sultanes siempre son servidos por mujeres en estos sitios, y hasta se hacen traer la comida que toman en el primer aposento: en él desnudaban al sultan, le envolvian la cabeza y sus caderas con paños muy blancos, y le ponian chinelas de madera. En este estado y seguido de *tellak*, que cada una le llevaba sus jarros y *almofares* de laton con toallas y esponjas, se dirigia á la segunda estancia, en la que

<sup>(1)</sup> En el Cáiro tienen hoy máquinas de hacer café y las pipas.

habia una temperatura que no bajaba de 45° Reamur. El vapor se producia arrojando agua sobre las losas de mármol, que calentaban suficientemente, en cuyo estado atmosférico frotaban con unos saquitos de crin, las coyunturas, haciendo rechinar sin dolor las diferentes articulaciones; despues enjabonan todo el cuerpo, produciendo una grande espuma, que desaparecia metiéndose en las pilas llenas de agua, ó arrojándose ésta con platos en forma de conchas. Últimamente, lo envolvian en un tcherchef de algodon muy grueso, le cubrian la cabeza con una especie de toca de seda y lo conducian á la primera sala, donde, como hemos referido, saboreaba largo tiempo los manjares, en interminable conversacion.

## Las antigüedades y el Archivo.

Bajo los números 1, 2 y 5 hay tres tableros de mármol blanco de Macael con motes árabes, los cuales, segun Argote, fueron cubiertas de las sepulturas halladas en la Ráuda, donde habia hasta cinco (1).

Su forma y antecedentes nos obligan á creer que fueron efectivamente parte de los sepulcros citados, supuesto que otra piedra que ya citaremos, completa una de las mencionadas tumbas.

El letrero de una de ellas es la sura 24, v. 35, la sura 7, v. 26, y la 33, v. 56.

Con el número 4 hay una pila de mármol blanco de forma paralelográmica, que se trajo á este sitio arrancada del foso de la torre de la Vela, á donde habia sido conducida anteriormente, procedente al parecer de la casa de Mondéjar, donde existian fuentes, pilas y columnas en el año 1627, sin uso alguno segun consta.

<sup>(1)</sup> En el año 1872 hemos hallado otra semejante en la casa núm. 82 de la calle de Elvira.

En sus dos frentes mas largos tiene esculpidos en forma simétrica, leones en actitud de devorar ciervos, y en los cortos, águilas rapantes guardando bajo sus alas liebres y conejos. Una inscripcion africana difícil de lecr, guarnece uno de sus lados, y en tanto no podamos señalar el sentido de algunas frases entrecortadas por ciertas palabras que se han desgastado, nos será imposible determinar con exactitud su primitivo destino.

Se distingue bien el arte escultórico de los asirios en este mármol, apenas modificado por los árabes al tomarse el trabajo de copiar las figuras, casi en la misma actitud que las antiguas; sosteniéndose con ello la opinion que hemos emitido, sobre el modo de representar las formas naturales, por los pueblos ó razas que levantaron con Mahoma el pendon contra toda clase de idolatría, y probándonos que hicieron en muchos casos traicion á su causa, tallando ó esculpiendo en piedra y bronce, á imitacion quizá del arte cristiano, como lo prueba igualmente una cajita de bronce nielada que hemos visto, de procedencia morisca, con escenas de cacerías, escuderos, bailarinas y divanes, perfectamente detalladas en su realce y cinceladura, mejor hecha que las obras cristianas de este género, durante la edad media (1).

La inscripcion de esta pila en lo poco legible que conserva, nos da la fecha 704 de la Egira en el mes de Chaowal, (1286) reinando el primer sultan Mohamad Algalib Bil-lah.

Con el número 5 hay señalado un tablero que se halló sirviendo de lintel en una estrecha puerta del vestíbulo de los Leones. Por un lado se halla decorado de una pintura hecha sobre superficie dorada á usanza bizantina, ejemplar muy raro que no se encuentra mas que en una capilla de la Catedral de Toledo, referente al siglo XIV, muy diferente por cierto de la de la sala de Justicia; tiene al rededor una inscripcion gótica tan mutilada que no puede leerse, y la mitad próximamente de la dimension que tuviera en su

<sup>1)</sup> Regalada por el sultan de Túnez al de Granada.

orígen, por lo cual faltan la mayor parte de los cuerpos de las dos figuras que hay en él, las cuales parecen dos guerreros á caballo en campal desafío. En el fondo se ha copiado de un lado la fortaleza de la Alhambra con la torre de los Siete Suelos, y de otro la casa real de Generalife, indicándose una puerta en las murallas, que debia hallarse cerca de la actual huerta de Fuentepeña; los muros están almenados, teñidos de blanco y de rojo, como se hallaba sin duda la Alhambra en aquel tiempo.



Vaso árabe.

Con el núm. 6, se conservan catorce manillones de bronce y sus argollas, con cabezas de leon y águilas, los cuales se fundieron para las pilastras del primer cuerpo del palacio del Emperador, donde están las señales de haberse hallado colocados. Son del año 1594.

Los números 7 y 8 son pedazos de los techos y frisos árabes que se hundieron en 1846, en la sala de las Camas.

El 9 señala una hoja de puerta de las que habia colocadas en las dos entradas del patio de la Capilla, la cual se hallaba en su propio sitio el año 1852.

El número 10 señala un friso tallado, árabe, procedente de la galería alta del patio del Estanque y de una obra que se hizo el año 1840. Los 11, 12, 15 y 14, las ventanas de alicatados que se quitaron el año 1858 de la sala de las Camas, con lo cual quedó ésta mas baja, segun lo demuestra un dibujo de Owen Jones; y por último, el 15 es una ventana de celosía, casi destruida, del patio del Estanque, cuyo sistema de construccion en pequeñísimas piezas, debe notarse particularmente.

El número 16 muestra cuatro fustes árabes, de mármol.

El 17 es una de las cuatro lápidas sepulcrales que segun Argote se descubrieron en 1574 en el panteon citado, en cuyo tiempo, segun Mármol, las letras que tiene grabadas se hallaban doradas sobre fondo azul. Dos han desaparecido, las de Ismail I y Yusuf I. La que tenemos á la vista es la del sepulcro de Abul Hachach Yusuf III y se hallaba á la cabecera del sarcófago, colocada verticalmente, de modo que podian leerse las dos inscripciones que tenia, una por cada lado. La que estaba en prosa ha sido borrada y queda la de metro tawil, coleccionada por Castillo y muy recientemente corregida por el Sr. Riaño.

La otra inscripcion, número 48, es del sepulcro de Mohamad II, segun explica el texto, habiendo sido borrado la mitad ó el reverso, que contenia la biografía, en prosa, de dicho monarca, segun la publicó Mármol (1). Es poco interesante y por eso no la damos traducida á continuacion.

<sup>1</sup> Rebelion de los moris, os

Otra inscripcion que existia alusiva á un guerrero muerto en la batalla de la Higueruela, no la hemos visto nunca.

El 19 es una pila ó taza de fuente, de hermosas proporciones, procedente del jardin de los Adarves, y que se sacó de la casa que estaba cerca de la iglesia actual, segun un título posesorio del legajo 127, por el que se mandaba entregar la fuente rota de la orilla de la alberca para que no se acabara de romper etc.....

El 20 es un pedazo de piedra antigua con inscripciones karmáticas usadas en los primeros tiempos del Califato de Córdoba. Hemos visto ejemplares de escritura Nesky en otros pedazos, sobre piedras de esta misma clase. Pueden verse en el Museo de la Comision de Monumentos.

Desde el 25 al 50 se halla una pequeña coleccion de capiteles, de diferentes sitios y construcciones. Entre ellos hay uno exactamente igual á los que hemos visto dibujados del sepulcro de un sultan de Ghazna anterior al siglo XII. Este hallazgo es un testimonio claro de que las modificaciones del arte árabe en España tenian un orígen mas oriental que latino y que mas bien prefirieron las tradiciones primitivas, que imitar las formas del arte cristiano. Otro capitel, número 25, es mas genuinamente bizantino y bordado por el cincel mahometano, de cuyo género eran los de la mezquita grande que habia donde hoy se halla el Sagrario, segun hemos visto uno que tenia 85 centímetros de alto.

Vénse tambien dos capiteles que pertenecian á la decoracion de la puerta de los Siete Suelos, que en union de varios pedazos de mármol blanco correspondientes á las enjutas del arco, los hemos visto desprenderse de su sitio.

Desde el número 51 al 37 hay diferentes fragmentos de madera, árabes y del renacimiento; ya los kanes que se hundieron en el alero del patio del Estanque, las pilastras del tiempo del Emperador que se hallaban en el patio de la Reja, ó ya pedazos que se desprenden de las ensambladuras y almokarbes.

Con el número 38 existe un arca de hierro hecha por los

árabes con toda la inteligencia que puede exigirse en una obra de este género. Habia otra igual que desapareció, segun se dice, cuando entregaron el Archivo á las oficinas de Ha-

cienda pública en 1870.

Número 39: un vaso de arcilla vidriada y de mas de un metro de altura, que debia colocarse en las habitaciones donde no habia fuentes, y formar con otros una elegante decoracion. Su forma es parecida á la egipcia de la dominacion griega y se aleja de la de los japoneses, en la esbeltez del cuello, no así en la disposicion de las asas ó brazos, que se acerca á la de los persas antiguos. Su magnitud lo hace de difícil fabricacion y aunque éste está defectuoso, nos da una completa idea del adelanto de la industria mas difícil, que siempre se ha conocido. Los hacian de relieves ó arabescos realzados que rara vez pintaban, pero los de barniz y lisos, los endurecian de una sola cochura, originando dificultades de fabricacion que le dan mas mérito que si fueran de porcelana. En 1804 existía otro en este palacio que fué copiado para el libro de la Real Academia de San Fernando.

No dudamos que éste fué construido en Granada, porque sus materiales son conocidos en el país y en una fábrica que habia en el Campo del Príncipe, donde todavia al abrir cimientos se hallan pedazos ó tiestos vidriados con iguales adornos, de los mismos que tenemos ejemplares. No era granadino el otro vaso que adquirió D. Mariano Fortuny, procedente de la iglesia del Salar, con inscripciones cúficas, el cual debió ser fabricado, á juzgar por su arcilla, en la antigua ciudad de Málaga, donde se hacian como en Valencia y otros puntos, hermosos reflejos metálicos.

Y volviendo al que tenemos á la vista se ven en él diseñados animales, especie de jirafas semejantes á las que nos describió Makrizi y recientemente Mr. Bonan en su viaje á Persia, cuya tradicion conservaron en Andalucía segun Ebn Jaldum. Su manufactura no tiene semejanza á la de la loza mallorquina ni á la de Córdoba y Sevilla, ocupando un gé-

nero especial que lo distingue de aquellas, y que da á sus reflejos un aspecto diferente del conocido como tal en todas partes.

Con los números 40 y siguientes se señalan restos antiguos de ornatos y una multitud de pedazos de azulejos mutilados, al parecer de poca importancia, pero que por ellos se deduce fácilmente la historia en descenso hasta nuestros dias, de esta industria, la cual no se abandonó en Granada hasta fin del siglo pasado; notándose que despues de la conquista se hicieron alicatados tan finos como los de la Capilla, y se continuaron las trazas hasta mezclarse el renacimiento con sus caprichos abigarrados de extrañas formas.

### El archivo.

Se compone hoy de 277 legajos segun la numeracion última que data del año 1872, hecha en poder de la Administracion Económica de la provincia.

Conviene relatar aquí brevemente que en el año 1625 se perdió por primera vez el inventario de los papeles y desde entonces, estuvo el archivo en un cuarto bajo de la portería que sirve hoy de paso al patio de la Capilla, donde hay una inscripcion alusiva á los reyes católicos.

En 1787 se formó otro inventario en pergamino que existía con los números 37 y 58, y el cual ha desaparecido, notándose una falta extraordinaria en los papeles cuyos números no concuerdan con aquel.

Tiene, pues, tres numeraciones visibles, lo que hace hoy imposible de todo punto la comprobación de documentos.

Hay legajos de ventas de bienes de moriscos, de nombramientos de alcáides de las torres, de obras en las mismas; alojamientos de soldados y bastimentos de guerra desde 1496, de cabalgatas de soldados y pase de cristianos nuevos á África; sobre Monfies, etc.; otros muchos de causas criminales y rescate de cautivos, de todo el siglo XVI al XVII; reconocimientos de castillos y alcázares desde 1509, cabalgatas de moros, y confiscacion de bienes de sospechosos por heregías, testamentos de moriscos, y por último gran coleccion de cuentas del palacio de Cárlos V y de las Torres, de aprovisionamientos de guerra, de nombramientos, y multitud de otros papeles relativos á presupuestos y títulos de propiedades. Se encuentran en ellos algunas rúbricas de reyes, muchas de nuestros mas notables hombres de Estado y otras de artistas que se ocuparon en las mismas obras.

Donde está el archivo hay tambien una copia en seis pedazos ó fac-símiles, estarcidos de las tres bóvedas pintadas de la sala de Justicia, que se mandó hacer por la Comision de Monumentos en 1871, con líneas negras y sin colores.

## Parte mas antigua del palacio árabe.

La entrada del Alcázar, patio de la Capilla, Mezquita, Torre de los Puñales, la de Mohamad, y construcciones que han desaparecido.

Hoy entramos á el Alcázar por una puerta construida en tiempo de Felipe V, que choca por su sencillez. No hallamos esos átrios dilatados ni esas plazas ó campos de maniobras que preceden por lo regular á los palacios mahometanos, y en cuyo espacio se recibe á los embajadores, se revistan las tropas y se celebran las solemnes festividades; pero en cambio se halla el terreno preciso que servia para las guardias, Juzgados públicos, y oficinas de la servidumbre. En la residencia de los sultanes de Fez, despues de pasar la irregular planicie que precede á los alcázares, se entra por un sinuoso camino abierto entre casernas de guardias negras, departamentos de caballerizas, cocinas y almunes que habitan los alcaides de los diversos recintos encastillados.

En Argel y Túnez, se ve lo mismo, y en la Alhambra hemos tenido que ir á investigar con grandes dificultades lo que nos ha dejado el tiempo y el Palacio del Emperador. De ellas resulta, que á mano izquierda de la entrada hay un iardin, parte del cual ocupaba el patio de Machuca, nombre del que arrojó los cimientos del edificio cristiano, por haber habitado en aquel segun consta de un reconocimiento facultativo hecho por Ojeda, que vió y obró el patio árabe, por ruinas causadas en sus muros. En él, segun Mijares otro director de las obras, estaban los talleres, delineaciones y aparejos de los trabajos escultóricos para las dos fachadas del alcázar de Cárlos V y era abierto por el costado de poniente, porque lo indican así los cimientos que hallamos, demostrando que por él se llegaba al zaguan y puerta que hemos descubierto en 1867 como entrada principal á la mas antigua parte del alcázar sarraceno.

Levantando parte de la solería de la Capilla, cerca del altar, hemos visto cimientos de obra árabe que debian constituir en esta estancia uno ó mas cuartos de recepcion, donde estaba una de las dos saletas pintadas de azul y oro que cita Mármol por las cuales se pasaba á las dos *chemas* ó mezquitas cuyos restos se ven hoy todavia (1). Todo lo cual se confirma por el *octuwan* que hay entrando por la puerta antigua al patio nombrado hoy de la Mezquita, las formas de sus fachadas, el alero, el corte de los muros y el movimiento de los tejados para derramar las aguas; datos interesantes que justifican la existencia del Mexuar del cual formaba parte el referido patio abierto de Machuca.

En 1526 Navajero describe el patio del Estanque como el primero que encuentra, y Mármol nos explica un patio mas pequeño con dos salitas muy decoradas y una fuente que debia abastecer las demás del palacio. En una de estas salas dice daba el monarca, segun costumbre mahometana, au-

<sup>(1)</sup> En estos palacios había hasta cuatro ó cinco destinadas unas al sultan, otras á su mujer y otras á favoritas.

diencia á sus súbditos. De modo que se entraba segun dicho autor, por muy cerca de la sala de Embajadores, que cita como la primera que visitó y la principal. Este patio pequeño no puede ser otro que el llamado hoy de la Mezquita por no haber local donde suponerlo; pero la inclinacion del terreno adquiere aquí de repente un desnivel de cuatro metros y no deja lugar para poderlo trazar en ningun otro lado. Entraron, pues, aquellos viajeros, por nuestra antigua puerta á ese pequeño espacio, en el que habia una fuente y dos salas pequeñas á uno y otro lado, donde se administraba justicia.

Sobre su lintel y cerca del alero hay una inscripcion ta-

llada en madera que dice así:

«Oh tá auxiliador del trono excelso y guardian de su figura ó maravillosa construcción, abre la puerta esplendente y hermosa por la obra y por el artífice para la alegría del iman Mohamad. Cúbralos á todos Dios con sus favores.»

Cuya leyenda descubre harto bien el importante objeto de

esta entrada del antiguo palacio.

Desde fin del siglo XV hasta principios del pasado se entró á la Alhambra por este paraje, con la sola diferencia de que despues de colocado el altar de la Capilla, á principios del XVI, se siguió ingresando por una puerta inmediata que existe mas pequeña en el vestíbulo mismo donde sitúa la grande, resultando así una porcion de estrechos é irregulares pasadizos, que era necesario atravesar para introducirse en la casa de los sultanes; como refiere Hugo de Cesárea que halló cuando fué al Cáiro á visitar al emir, donde halló tanto estrecho y sinuoso paso poblado de guardias y esclavos antes de llegar á los anchos patios y pórticos; y como se cuenta tambien de los palacios de Javarnak y de Sedir en el Hiram.

Todavia en nuestros tiempos, y segun relatos de los viajeros en Persia, los palacios de orígen sasanida aparecen completamente velados en su exterior por una multitud de pequeños y mal ataviados edificios, entre los que nadie puede sospechar que se guarde la entrada de los lujosos aposentos que habitan los monarcas.

## Patio de la Capilla.

Citando mayores detalles sobre este departamento que ocupa la parte mas antigua del palacio, existe el patio casi cuadrado que tiene en un lado el testero de las dos puertas, guarnecidas de azulejos despues de hecha la obra antigua, y coronadas de un frontispicio alintelado de dovelas estriadas. Sobre un ancho friso de agemias hermosamente . distribuidas, habia dos mikkah ó tragaluces con una ventanita central entre ellas, tapada hoy y ornada con la inscripcion africana, que es una sura del Koran. El arco de este nicho es único en su clase, y sobre el cuerpo todo descansa una cornisa de colgantes y encima avanzan gradualmente moldurones de una gran escocia tambien única en los monumentos árabes de todos los tiempos, la cual termina en un alero de madera admirablemente labrado del mas esquisito trabajo: el todo conserva colores primitivos bajo el rojizo tono de su ancianidad.

Es una decoracion completa que tenia sus puertas chapeadas con clavos dorados y cintas de bronce, de las cuales se conserva una en el Museo; celosías en las ventanas y ajimeces y basamento de jáiras de colores con alfréizares de mármol, de los cuales hay uno doblado por la presion de sus extremidades, con la misma elasticidad de un pedazo de madera.

Obsérvase en esta decoracion algo de la arquitectura de la puerta del alcázar de Sevilla, reedificada por D. Pedro, y su semejanza con la de las épocas de los primeros califas de Córdoba y Toledo, lo que nos obliga á asignarle mayor anti-

güedad, suponiendo que cuando se construyó daba frente y se descubria desde sus ventanas el rio Darro, hasta que pocos años despues, se hizo el otro testero, cuyo ornato es distinto.

En el friso de madera, bajo el alero, hay una inscripcion en cuatro targetones, que hemos copiado y que traducida

dice así:

«Mi posicion es cual una diadema. Mi puerta es para un lugar culminante. Imaginan las comarcas occidentales que en mí se halla el lugar donde el sol nace.»

« Yo contemplo su aspecto semejante á la luz de la aurora

en el horizonte.»

«Alhani bil-lah me dió el encargo de abrir la puerta.»

«Haga Dios de esta obra un beneficio para el sultan como

lo hizo bueno en figura y carácter (1).»

Enfrente hay tres arcos de época tan igual á la de la obra del patio de la Alberca que luego describiremos, que podemos asegurar fueron levantados cuando aquel; lo cual indica que entre la entrada que hemos descubierto y el citado patio de la Alberca, pasó un período á lo menos de cincuenta años, y que el referido testero de las dos puertas fué hecho frente á la muralla del Bosque, delante de una pequeña esplanada. Despues se labró la puerta antigua para dar entrada al patio de Machuca y la Mezquita, con cuyos edificios quedó encerrada la mas antigua fachada del palacio.

Nótase un arco sencillo, forma de herradura, que cubre casi por completo la fachada de los tres arcos; el cual fué hecho en el año de 1522, con el intento de apoyar un suelo de cuadrado, cuyo peso no fiaron á las dos delgadas colum-

nitas sobre que descansan aquellos.

Las dos columnas no tienen de notable otra cosa que sus dos capiteles, tan raros como los del templo Jain de la In-

<sup>.1)</sup> Nosotros dimos una de ellas al Sr. Lafuente para su excelente libro de las inscripciones y respondemos de la exactitud de la copia de la copia de puntos diacriticos no se pueden confundir con los adornos.

dia, ó los de los baños árabes de Cefalú en la Arabia; por consiguiente, dichos capiteles son de una forma extraña y caprichosa bajo dos inspiraciones: una siriaca y otra grecoromana (1).

En el centro de este patio habia una fuente mas elevada, y pasando el intercolumnio se encuentra una pequeña sala que fué reedificada despues de la conquista, como lo indica su techo, y en su centro se abre una ventana con trazas góticas, que debia servir antiguamente de puerta de la torre que pudo ser destruida con motivo de la construccion de la de Comareh.

## La Capilla.

En el patio anterior hay una puerta moderna, que da paso á la Capilla que pudiéramos llamar mudejar, porque se reconstruyó en 1537 y se hicieron sus mosáicos por Antonio Rojas, obra primorosa con escuditos alhamares y del primer alcaide cristiano. En aquella reconstruccion se rebajó el pavimento y se aprovecharon tres techos de ensambladuras, haciendo de nuevo los demás y todos los paflones y emplanchados. Su estructura primitiva debia ser á semejanza de la sala de las Camas, con mas altura en su centro y tribunas y menacires.

El altar es una composicion de mal gusto, compuesta de piezas de mármoles que han debido servir para otro objeto muy distinto y las cuales tienen esculturas regularmente trabajadas. Parece que formaron parte de una gran chimenea que se hizo para las habitaciones del tiempo del emperador, con otras que ya hemos citado de la sala de las Ninfas (2).

<sup>(1)</sup> Hemos visto otro capitel de este género, procedente de un alhami que habia en un cuarto cerca de la escalera de los baños, el cual se hundió en 1849; lo que demuestra que estas reminiscencias antiquisimas se aplicaron mas à esta parte de la Alhambra que à otras mas modernas.

[2] El Sr. Moreno ha presentado una memoria sobre esto a la Comision de Monumentos.

I Por debajo de la tribuna se entra á una pequeña estancia cuyyo destino no habria sido fácil explicar, si no se hubiera conservado un arco y un nicho del género que siempre emplean los musulmanes como Kihblah ó santuario de sus aljamas, y de los cuales hay muchos ejemplos en todas partess: cosa bastante singular porque parece que desde la construuccion de la gran mezquita de Córdoba, todas las que se hiccieron despues en España y África fueron imitadas en el arcco de herradura adovelado por dos curvas excéntricas, cuva i forma aparece original y digna de estudio, y hasta la épocca mas moderna ha continuado la tradicion en Marruecoss, donde los nichos sagrados en que se guarda el libro corrinico tienen allí esta forma. Tanto su disposicion como el mombre de Mezquita dado á este cuarto por varios historiandores, además del no menos importante dato de la direccion de los muros ó paredes de oeste á este y la situacion del niccho perfectamente orientado, son testimonios mas que suficicientes para suponer que fuese la pequeña Mosala al-aidi ú ooratorio (1) del palacio, levantada como ya hemos dicho en i uno de los ángulos del patio llamado luego de Machuca.

I llemos intentado hacer mas indagaciones en este aposento y hhan dado por resultado nuevos vestigios de arcos y relieves antiguos, los cuales subsistian bajo una gruesa capa de yesso, con la que los habian cubierto en épocas cristianas. Su pauvimento ha sido tambien rebajado como el de la anterior cappilla, y nótase la puerta que tuvo en comunicacion con un estitrecho pasadizo por un lado, que conduce á la torre de los Puñales, y por otro comunicaba hácia la parte arruinada del refereido patio de Machuca, en cuya torrecita muy ruinosa se nobta el techo antiguo compuesto de pequeñas alfargías, y en un i costado las señales de tragaluces de arco redondo donde habbria agemías caladas.

<sup>(1) ()</sup> El nombre de Mosala al-aidi se daba à las mezquitas pequeñas de los palacios segun Edrisi y Palaigraye.

Es un pequeño cuarto con ornamentos preciosos, diferentes de los del alcázar, con una ancha ventana en su testero principal, donde habia una especie de mirador ó menacir de madera, cubierto de celosías como las que se ven en el Cáiro, y de las cuales quedaban todavia muchas en Granada á principios de este siglo. Del otro lado de la torre continúan los pequeños cuartos reservados que servian de viviendas, los cuales terminan con la muralla, en la puerta del Bosque.

Como se observa, desde esta torre se bajaba á un enclaustrado de arcos, hoy cubiertos, que hacian un frente del gran vestíbulo á que nos hemos referido en los últimos párrafos.

Concluyendo aquí la descripcion del mas interesante alcázar mahometano que se ha construido.

## Palacio del Emperador Cárlos V (1).

En el centro de la Alhambra se pensó levantar hácia el año 1526 el palacio del Emperador Cárlos V, y para establecer su ancha cimentacion en un paraje de los mas estrechos que ofrecia el conjunto de baluartes, y que estuviera en relacion al mismo tiempo con el palacio viejo de los moros, fué necesario destruir una porcion de casas árabes que se encontraban en esta pequeña y antigua poblacion morisca, á la cual se entraba por la puerta del Vino; cuyas casas existian entonces relacionadas á las que hoy se conservan mas léjos, las cuales se demolieron para hacer este palacio, hermoso y bello en cualquier otra parte que se hubiera edificado, pero no tan bello entre estos vestigios oriundos de una civilizacion y de una raza completamente extraña á las luces y al movimiento intelectual del siglo XVI.

 $t_j$ . Aunque de origen cristiano, sería una falta salir de la Alhambra sin dedicar algunas palabras á este edificio.

Cárlos V vino á Granada desde Sevilla buscando los recuerdos halagüeños del reinado de D.ª Juana, en cuyo tiempo se consideraba este sitio como uno de los mas frescos y saludables de Andalucía en la estacion de los grandes calores: y extrañando que la corte española se hubiera hospedado en los aposentos de los moros, sin dejarlos de admirar y recomendando su conservacion, mandó construir este palacio, encargándolo á artistas especiales y dotándolo de rentas suficientes. Los moriscos pagaban 80.000 ducados entonces porque les permitieran sus usos y costumbres, y por conservar trajes y ceremonias que les era difícil abandonar; de ellos destinó 10.000 para su obra, que se pagaban anualmente, añadiéndole 6.000 de las rentas del alcázar de Sevilla, y el importe de las penas de Cámara de los corregimientos de Granada, Loja y Alhama.

Desde algun tiempo antes eran innumerables los artistas de todo género que, procedentes de Italia, hacian en España la mayor parte de las obras, y estos, como sus discípulos españoles, consideraban el arte ojival como bárbaro, y se inclinaban decididamente al greco-romano, copiando sus magestuosos edificios, dotándolos de mayor riqueza de ornamentacion y dándoles ese sentimiento pagano que irremisiblemente habian de ostentar. Debia, pues, ser este palacio uno de los mas ricos y suntuosos que se construyeran en España, rivalizando con el decantado arte traido por los vencidos musulmanes. Era preciso coronar la Alhambra de las glorias del Emperador para que se olvidáran las grandezas del pueblo árabe; y así se hizo con toda la posible arrogancia, derribando cuanto se oponia, hasta que aparentemente desapareció el carácter distintivo del baluarte rojo (1). Se bebió la inspiracion en el palacio florentino, en la iglesia de Pisa, en Santa María Mayor de Roma y en el patio del palacio viejo de Arnoldo di Lapo; y su estilo

<sup>(</sup>t) Existeu los cimientos de muchos de estos edificios en la plaza contigua de los Álamos.

tiene toda la rigidez del panteon, toda la regularidad académica de San Juan de Letran, toda la exactitud y proporciones de los entablamentos romanos; pero carece de la uniformidad reglamentaria que aquellos pueblos guardaban en la colocacion de los órdenes, y se resiente de la influencia del ornato á espensas de las proporciones de sus apilastrados y cornisamentos; sin embargo de que este edificio habia de ser en España una preciosa jóya sin rival por la delicadeza de sus dibujos y refinamiento de sus esculturas.

Esta falta de unidad se nota en la contraposicion de gustos que ofrecen el primero y segundo cuerpo, pues mientras el primero tiene los modillones robustos de una construccion toscana, poco delicada, el segundo es del órden iónico con todas las galas del renacimiento en los tímpanos y molduras, coronado por un cornisamento dórico de hermosa ejecucion; y esta diversidad de contrastes está limitada en las portadas de los centros, donde hay uniformidad y clasicismo en el primero y segundo cuerpo, indicando, que artífices de muy diverso gusto construveron el edificio, y que su elaboracion se prolongó mas de sesenta años. Segun los datos existentes en el archivo, si bien fué el año 1526 aquel en que pensó el Emperador construirlo, no aparece la obra en ejecucion hasta mucho despues, habiéndose empleado largo tiempo en la cimentacion que dirigió Pedro Machuca v su hijo Luis, 1329, en cuyo año murió, continuando los trabajos bajo la dirección de Juan de Orea y Juan de Mijares hasta Pedro Velasco que se encargó de las obras en 1583. Y no se puede fijar la sucesion exacta de sus directores, porque se encuentran documentos firmados por Nicolás de Corte y Mijares que hácia 1588 el segundo, y 1545 el primero, lo mismo dirigian las obras, que se ocupaban de hacer esculturas, lo cual confundiria de tal modo los antecedentes, si no contásemos con la costumbre de que los arquitectos de aquella época eran decoradores de origen, al par que grandes prácticos que se encargaban indistintamente de la edificacion y del ornato.

La planta cuadrada tiene 220 piés de lado, y la altura es de 60, en dos cuerpos. En ambos hay un sistema de apilastrados, entre los cuales quedan los huecos de balcones, claraboyas y tímpanos adornados de esculturas, como jarros griegos, guirnaldas de granado y frutas, esfinges y tarjetones, obras hechas todas por Morell y Juan de Vera.

En los centros de las fachadas de P. y S. se levantan dos pórticos hermosamente labrados en mármoles de diversos colores, entre los que se notan la piedra serpentina de Sierra Nevada, sin rival por su hermoso color, los blancos de Macael manchados de rojo que hay en los medallones, y los pardos finos de la inmediata Sierra de Elvira. En la puerta cuadrada del centro y sobre el fronton, se ven hermosas figuras recostadas, y encima medallones con cuádrigas y caballeros armados á la flamenca; y sobre los tres balcones del segundo piso, tres medallones labrados por Pedro de Ocampo, escultor sevillano, los cuales representan, uno el escudo real de España, y los otros escenas mitológicas de los trabajos de Hércules. Son admirables en este lado las batallas de bajo relieve hechas en los netos de los pedestales, cuvo cróquis publicamos, y las famas ó glorias alusivas al dominio de ambos mundos, que hay en otros, y los cuales hizo Antonio de Leval en la cantidad de 145 escudos cada uno, suma insignificante que en nuestros tiempos equivaldria á 700 escudos á lo menos. Al mismo se atribuven los estilobatos, segun documento que existe en el archivo, reclamando su valor. Los citados espejos de Hércules costaron 430 escudos; y los escultores Salazar y Pablo de Roias hicieron las estátuas por la suma de 185 escudos (1). Entonces se pagaba por la talla de cada una de las cartelas de la cornisa con el floron y cubierta de cada entrecan, la cantidad de 28 rs., segun ajuste que firma Juan de Mijares encargado de estas obras el año 1588.

<sup>(1,</sup> Legajos 228 y 256.

En la otra portada del Mediodía hay menos clasicismo greco-romano, y su composicion es una obra de renacimiento con esculturas mas fantásticas y de menos perfeccion. Cuatro columnas jónicas sostienen el cornisamento, en cuyo friso se lee: «Imperator Cæsar Car. V» y en los costados de los pedestales, sobre los que descansan leones sin concluir, se ven trofeos de las guerras contra los árabes, muy interesantes para los estudios arqueológicos.



En su segundo cuerpo hay un pórtico de tres ventanas arqueadas, y en las enjutas se hallan labradas ninfas ale-

góricas á la historia, escribiendo sobre anchas tablas de mármol. En los netos hay figuras triunfantes y de la mitología, centáuros y escenas paganas, como el robo de Anfitrite por Neptuno y las columnas de Hércules, obras todas de los citados Morell y Juan de Vera.

Hay alguna irregularidad en la distribucion de ventanas de la fachada de Poniente, lo cual está demostrando que el que hizo el proyecto primero de esta decoracion no pudo terminarlo y que los artistas posteriores al año 4564, en cuya época no estaba hecho mas que el primer cuerpo, proyectaron despues la fachada del centro, y no pudieron arreglarse á los ejes de la construccion primitiva. Lo mismo puede decirse de los muros trasversales interiores, que en lugar de resultar adosados á los macisos, resultan algunos en los claros de los balcones, para cubrirlos sin duda con ventanas fijas de madera que no llegaron á colocarse.

Tambien llamamos la atencion hácia los agujeros que hay en el primer tercio de las pilastras amodilladas, donde estaban clavados los manillones de bronce que se guardan

hoy en el pequeño museo del Palacio árabe.

En el ángulo de estas dos fachadas descritas se ve el arranque de un arco que debió construirse para separar la Plaza de los Aljibes de la de los Álamos, y constituir en la primera la plaza de Armas, haciendo un gran arco de triun-

fo que quedó en proyecto.

El interior de este edificio ofrece una singular composicion reprobada como regla general en el arte de construir. El círculo inscripto en el cuadrado deja cuatro irregulares estancias triángulas que no pueden servir de nada; y aunque aquí se ha aprovechado una de ellas con la escalera principal del palacio, las otras quedan como huecos ó desvanes que afean la distribución y los cruzamientos de los muros. Aparte de estos defectos hay en el patio tan imponente decoración, por el cenador circular apoyado sobre treinta y dos elegantes columnas dóricas que sostienen la bóveda abocinada y túmida en dirección anular, que nos

recuerda los magníficos pórticos de la via Flavia en Roma. Sobre el primer enclaustrado se alza la galería de órden jónico que está ceñida por un anillo tallado á dobelas de lintel cuadrado, en las cuales se halla incluido el arquitrabe, friso y cornisa, tan admirablemente ajustadas, que sin ser entibado este círculo de piedras por ninguna fuerza exterior, contra su centro, se ha sostenido durante cuatro siglos sin descomponerse ni que se rompa ninguno de los bloques de la curva.

El resto de todas las demás decoraciones se reduce á los conocidos apilastrados y entablamentos, nichos para colocar estátuas, frontispicios, basamentos y cuantos detalles desarrolla el estilo modulado de esta conocida arquitectura.

La escalera citada ocupa el ángulo Sudoeste, y no tiene mas mérito que la magnitud de sus peldaños y las hóvedas hornacinadas que trazó Francisco de Pontes, otro de los ar-

tistas que se ocuparon en esta obra.

En el ángulo de la planta que mira á Oriente, bay un departamento de forma octogonal y muros de mayores dimensiones, cuyo sitio se destinaba á Capilla de palacio, y debia cubrirse segun el proyecto, con una bóveda semiesférica. El suelo de este vellon se halla sobre una bóveda subterránea, á la cual se entra por el patio del Estanque, y ocupa el terreno que ya hemos estudiado por donde se extendian las habitaciones que llamaron de invierno en el Palacio árabe, las cuales no pueden indicarse en el plano, porque han desaparecido los cimientos.

En el grueso de los muros y en la forma octogonal ya descrita, hay dos escaleras de las llamadas de caracol, que desde la bóveda subterránea suben hasta el cornisamento del

edificio.

Aparte de las imperfecciones de distribucion que tiene una obra que fué hecha por diferentes maestros, siempre es admirable en ella el mecanismo de su construccion, el desarrollo de entibaciones y el ajustado corte de piedras. Sus esculturas carecen por regla general de buen dibujo; pero exceden en delicadeza de trabajo, fantasía y riqueza de detalle. Las superficies de los muros están generalmente revesstidas de la fina piedra calcárea de Escúzar, y por dentro de la de Alfacar, mas dura y grosera. Las columnas y galeríais del patio, son de piedra conglomerada, vulgarmente almendrilla, que aunque bella, se trabaja difícilmente.

lHácia el año 1590 se hallaban todavia sin labrar la mayor pairte de sus esculturas, y nosotros dudamos si este edificio llegó á cubrirse definitivamente, porque á principios del siglo XVII estaba reunida en los almacenes de la Alhambra toda la madera que se habia traido con este objeto de los pinares de Segura: en tal caso creemos que solo el anillo del

corredor circular llegaria á cubrirse.

Por último, los mejores artistas de la época, como Juan de: Cubillana, entallador, en 1560, Juan del Campo, en 1565, Landeras, en 1584, Nuñez de Armijo y los Machucas ya citados, Ocampo, Leval, Baltasar Godíos y otros que hemos temido ocasion de mencionar, tomaron parte en la ejecucion de: las obras con sueldos que variaban de 150 á 200 maravedís diarios, segun consta en los legajos del archivo.

## Pilar del Marqués de Mondéjar.

Fué construido de órden de este segundo alcáide,—segun consta del archivo y lo indican los escudos esculpidos en la cadiza de Sierra de Elvira,—sobre el paraje donde se hallabar el repartimiento de aguas de los barrios de Gomeres y Churra. Aunque simple en su composicion por hallarse adosado á una muralla que en lo antiguo cerraba delante de la puerta Bib-Xarca, y continuaba luego á enlazarse con el camino de circunvalacion de la torre de las Cabezas, es muy beello en sus detalles escultóricos. Situaba en el final de la cuesta ó camino único que desde el barrio de Cuchilleros y cuesta de Gomeres subia á la Alhambra, paso frecuentado

durante cuatro siglos, hasta que se abrió el del centro de la Alameda en 1831. Por las inscripciones se ve que fué dedicado al Emperador y tiene hermosos adornos del renacimiento sobre sus cornisas, y tres rosetones con cabezas cargadas de frutos alusivos á los tres rios que pasan por esta ciudad. Se empezó á hacer en 1557, y aun quedaba algo por concluir en 1624. Sus cincelados son del escultor Alonso de Mena, y algunos van desapareciendo particularmente donde están esculpidas escenas mitológicas de notable primor. La traza general es el grecoromano del renacimiento, poco esbelto y gallardo pero propio para el lugar y objeto á que se destinó. En nuestro tiempo han restaurado algunas esculturas decorativas de uno y otro lado del segundo cuerpo, que se confunden con las antiguas.

Los dos últimos monumentos que hemos mencionado, de estilo tan diverso del árabe, forman ya en el número de los nobilísimos que se alzaron en este mágico recinto, y por eso no nos podiamos dispensar de citarlos ligeramente, antes de abandonar los tan preciados de la dominacion agarena.

# Cercas antiguas de Granada, puertas y alcazabas.

Era la primera condicion de todas las antiguas poblaciones que se levantaron ó engrandecieron durante los siglos medios, que debian estar situadas en grandes alturas y rodeadas de muros en dos, tres y cuatro falanges, segun su importancia; y aunque esto fuera peculiar tambien de mas antiguos tiempos, nunca se observó con mas rigor este sistema de defensa, como en la citada época y particularmente en España, donde si se contáran las fortificaciones destruidas, seria mayor su número que el que cuenta la mitad de Europa. En Granada hubo diversos circuitos amurallados, principiando por el de Hiznarroman, atribuido á los tiempos romanos y fenicios; pero sin fundamento incontrovertible, pues

se supone que los árabes encontraron el castillo citado con otros vestigios que destruyeron despues, en el sitio llamado hoy placeta de las Minas y cármen de Lopera, con ruinas de un templo pagano. Multitud de inscripciones se descubrieron mas tarde, sobre cuyo asunto se formó un célebre proceso que no escandalizó muy poco en aquella época. Parte, pues, desde este sitio el baluarte de estructura árabe que hay á la vista en diversos parajes, construido próximamente cuando las primitivas torres Bermejas que ya hemos citado, el cual dominó en aquella colina, como en su dia dominaron los castillos romanos que allí hubiera sobre alguna pequeña poblacion anterior quizá á los tiempos visigodos; no tal como se encuentra hoy, sino destruido y vuelto á edificar en forma de alcazaba que se llamó despues Cadima ó vieja; precisamente como sucedió con la de Al-hamrra, donde se construyó una fortificacion mas antigua y mas pequeña que la que hoy existe. Dicha alcazaba apenas podría contener una poblacion de quinientos vecinos, antes que se hiciera la gidida ó nueva, en cuyo tiempo se trataba ya de abandonar á Illiberis; lo cual nos induce á sospechar si el primer castillo que se construyó en lo mas alto de lo que hoy se llama barrio del Albaicin se hiciera para dominar un pueblo que habia del lado de Poniente, el cual fué orígen de la ciudad árabe que fundó Bidis ben Habus, ocupando el Zenete por un lado, y por otro la alcazaba citada. Desde la conquista y particularmente en el siglo XVI se han hecho descubrimientos en Hiznarroman, que con los del Sr. Mendoza (1871) dan á entender que hácia el aljibe grande habia un muro que terminaba en la Puerta Nueva, donde Mármol fija el asiento primitivo de la Castela de Ben Aljatib ó del Castillo de Gazela como él lo llama, y su construccion es como la de Hiznarroman, fácil de confundir con la romana y cartaginesa.

En dicha Alcazaba Cadima, labrada en tiempo de la primera invasion, sobre otra mas antigua, se hallaba una Ráuda, lugar no muy espacioso donde enterraron á Badis y posteriormente al caudillo Aben Gania, enterramiento que no podia existir sino fuera de su estrecho recinto, en el lado construido por los Ziritas, mas espacioso y no menos sembrado de ruinas semejantes á las citadas. Del mismo modo se establecieron los castillos sobre el Mauror y Antequeruela, como se ha visto testimoniado por la existencia de un dilatado cementerio romano, encontrado no hace muchos años por bajo de la muralla y puerta de Niched ó de la altura (1), en la huerta de Zafania (2) cuyo caso se ofrece igualmente en la Alhambra antes del establecimiento de los moriscos, cuando habia una poblacion quizá tambien romana ó fenicia con el nombre de Natívola (3) si hemos de creer la tradicion que se pierde en la noche de los tiempos, y que no desecharemos en absoluto.

Siendo simultánea la existencia de Garnata é Illiberis, está averiguado que la ciudad de aquel nombre se hallaba mas bien en el lado de la villa de los judíos que en el que se llamó Albaicin ó de los Alconeros, donde parece que se hospedaron unos cuantos vemeníes, guerreros de las invasiones árabes del siglo VIII. Estos estudios ó mas bien investigaciones, por mas que no ofrezcan novedad atendiendo lo mucho que se ha discutido y lo poco nuevo que se ha hallado, para fortalecer una opinion justa sobre los primitivos castillos de Granada, se reducen á fijar los sitios designados en los planos con mas ó menos aproximacion y á situar el primitivo castillo de Romanos entre las puertas de la Señoría y la de los Estandartes, demostrando que la segunda fortaleza de aquel lugar, fué completamente de construccion sarracena y que mas tarde todavía en tiempo de los Ziritas, se reconstruvó y continuó por la placeta del Cristo de las Azucenas, Aljibe grande, convento de San Agustin v cerca de San José ó antigua mezquita, cuyos cimientos y argamasa es de la clase con que se fabricó lo que hasta aquí era conocido por Alcazaba Gidida ó nueva.

<sup>(1)</sup> Hoy las Vistillas.

<sup>(2)</sup> Estefania.

<sup>(3)</sup> Testimoniado por la inscripcion gótica de Sta. Maria de la Alhambra.



Puerta Bonaita.

Otra muralla de esta parte de la poblacion acaba de indicarnos el aislamiento desde su orígen de aquellas fortalezas, demostrando la existencia de dos grandes suburbios que vinieron á reunirse desde el siglo XII en adelante; y esta está trazada á fragmentos muy visibles todavía sobre la calle de San Juan de los Reyes hasta el Zenete, abrazando el barrio de Bádis y de los Morabitos; quedando por consiguiente murallas de flanqueo y enlace en direccion de la Puerta de Elvira y hácia la casa de la Moneda y convento de Zafra, donde hubo una puerta y muros que señalan un cambio de direccion en la márgen derecha del rio de Darro, pasado el puente árabe que debió llamarse el del Cadí (1) y alineándose por un lado con la subida y entrada á la Alhambra y su Alcazaba, y por otro siguiendo la orilla hasta un puente que habia por bajo de la puerta de Guadix baja.

<sup>(1)</sup> Citado por Casiri.

Desde este punto los baluartes antiguos toman una direccion hácia Generalife cuvos azuores no se terminaron, y otra al nordeste, recinto de D. Gonzalo, que fué la mas moderna muralla extendida hasta la torre del Aceituno, punto avanzado sobre el valle Mardanix y descendiendo por las Alcúdias de Ainadamar y Aben Saad hasta la Puerta de Elvira. Por el mediodía y poniente solo habia un recinto murado que pasaba por medio de los barrios mas poblados hoy de Granada, como se indica en el plano moderno de esta cindad (1), dividido en tres grandes departamentos: el de la Antequeruela, villa de los Judíos y el del Centro y parte llana. Hubo provecto y hasta se hicieron puertas en el último recinto que partia desde las Vistillas por la Loma de Abahul hasta Generalife cuya cerca que no está bien determinada. debia ir cerca de una mina que hay en direccion de los Mártires por el callejon del Caedero, cuyos muros todos median por lo menos una extension de 2.200 metros, flanqueados de robustas torres en número de 1.030 y 28 puertas principales de las que solo quedan muy pocas; su altura variaba desde 5 á 9 metros con el espesor desde 1,20 á 1,85. Estas puertas, comenzando por la de Elvira, se nombraban en tiempos árabes y cristianos de esta manera (2).

La de Elvira, Elveira, Illiberis; al final de la calle de este nombre porque por ella se tomaba el camino de esa antigua poblacion, que debia hallarse á dos leguas de Granada entre Atarfe y Pinos.

Boquete de Darro, puerta de Batrabayon, segun Nebrija; estaba en el sitio que hoy se llama Boqueron y que era su verdadero nombre.

De Oneider, de la Erilla, ó de Bibalunata, frente á la calle de San Gerónimo, cerca del altar mayor de la Colegiata.

<sup>(1)</sup> Lo hemos publicado el año 1871 y en él están marcadas todas las murallas antiguas.

<sup>(2)</sup> Nuestro querido am'go D. Leopoldo Eguilaz á quien debemos muchos datos importantes sobre Granada, nos ha dado muchos de los referentes á estas puertas.

Estos trabajos los hace nuestro amigo para su interesante plano de Granada del tiempo de la dominación árabe, que publicará muy pronto.

Bib Almazan, que estaba junto á la Pescadería, aunque su verdadero nombre era de Bibamazda, puerta del Circo do se hacen juegos, y de la Conversacion.

La de Bibarrambla, en la plaza del mismo nombre, despues de las Orejas y del Arenal, medio destruida el año 1873.

La Puerta Real, que existia en el siglo pasado, donde colgaron la cabeza de Aben Abo, metida en una jáula, último caudillo de la rebelion morisca. Podia ser esta tambien la del Rastro.

La de Bibataubin ó de los Ladrilleros cerca del teatro actual, la cual existia todavia en 1808.

Puerta del Pescado, Bib-Lacha y tambien Bib-Mitre y Bebeltee. Creemos que antes de esta habia otra cerca de la torre del palacio de los Anxares (Cuarto Real).

Puerta de Néched, de la Altura, en las Vistillas.

Bibalfajarin ó puerta de los Alfareros, en el Realejo ó placeta de los Caños.

Bib-Mauror, segun Aben Alhabar y tambien puerta del Sol, para entrar á la villa de los Judíos y barrio de la Antequeruela.

Puerta de las Granadas, antes Bib-Lauxar.

Puerta de los Panderos, en la Carrera de Darro, ó Bib-Adifaf, cerca del convento de Zafra, frente á la torre del Almací.

Puerta de Guadix baja, entrada á Albaida, al tomar la cuesta del Chapiz.

Bib-Xomais ó del Solecito, de Guadix alta, llamada por Pedroza, Puerta del Sol, en el camino del Monte Santo, segun Alasar (1).

Puerta de Fajalauza ó del collado de los Almendros.

Puerta del Albaicin y de San Lorenzo, que daba paso hácia el otero de Ainadamar, donde está la Cartuja y el mirador de Orlando.

Puerta de la Alacaba ó de la Cuesta; se halla en un dibujo

<sup>(</sup>t). Libro de noticias sobre la extinción de la dinastía de los Beni Nazar, versión inédita dej Sr. Eguilaz.

grabado al final del siglo XVI, el cual representa la ciudad por el lado del Triunfo, y dos puertas en su fortificacion entre la Merced y S. Ildefonso. El grabado se halla en el libro «De Bello Granatense» de Lúcio Marineo Sículo. Se ve en él tambien una fortificacion antigua que ocupaba el actual convento de Capuchinos.

Puerta del Leon, Bib-Leit, *Elezed*, cuyos muros se observan en el Zenete.

Bibalhazarin ó puerta de los Estereros, segun Nebrija, cerca de San José y San Gregorio.

Bib-Adan, puerta del Osario, salida á un cementerio árabe. Bib-Albonut, de los Estandartes, cerca de las Tomasas.

Bib-Beiz, puerta del Trabajo segun Mármol, detrás de la iglesia del Salvador, hácia la calle del Moral y al final del callejon de San Nicolás.

Bib-Siyada, puerta de la Señoría.

Resultan veinte y cinco puertas cuya memoria ó testimonio se conserva, y además hay las de la Alhambra y Generalife que eran seis: cinco en la primera y una en el último. Estas son: una que habia en el Carril donde hoy se halla la moderna que da entrada á los carruajes, y acaso se llamaba de Yacub, citada por Aljatib, sobre cuyos muros estuvo por largo tiempo expuesto el cadáver del príncipe D. Pedro; la del Generalife, que segun una pintura del siglo XV estaba cerca de Fuente Peña, y la de Algodor ó de los Pozos, sobre el camino de la Sabica por donde salió Boabdil, además de las citadas de la Alhambra.

Incluian las referidas muraltas, en comunicación por medio de las mencionadas puertas, muchos barrios y cudiat ó alcudias (oteros), nombrados, uno el del Albaicin, por fuera de la mas antigua alcazaba, el cual no era de orígen árabe pues se remontaba á tiempos mas antiguos; habia fabricantes de paños entre sus moradores y muchos cristianos desde el tiempo de la conquista; el arrabal Blanco, hoy poblado de nopales y cuevas, ó barrio de Albaida, siempre habitado por gente pobre y muchos judíos en tiempo de la dinastía

granadina; pero no así el barrio de la Cauracha cubierto de preciosas casas de recreo hasta San Juan de los Reyes, su antigua aljama ó mezquita de Teibin (Mármol); mas abajo el de Hajariz encomiado por los poetas árabes, alrededor de la calle de San Juan y de la Victoria, con suntuosos edificios cuyos restos aun pueden descubrirse; los barrios de la Churra, Gomeres, Mauror, los Gelices en la Alcaicería, de los Judíos, de Cuchilleros, de Hatabin en la plaza Nueva, del Zenete, tribu africana venida antes de los nazaritas, los de Badis y de los Morabitos hácia San José y la Lona, y por último (1) los de Haxbin, Laxarea y otros no conocidos todavia. Para estos barrios habia tres cementerios, dos ya citados y uno muy extenso nombrado de Salh ben Malic, en el Triunfo y Plaza de Toros (2).

Muchos eran los oteros y lugares predilectos de la población, é imposible el referirlos. Contamos los mas afamados que son, el de Ainadamar, el de Aben Mordanix con cármenes y almunias suntuosas, donde el guerrero de este nombre aposentó sus tropas para socorrer á su suegro Aben Humush, el de los Anxares, el Jardin de la Reina pasado el Puente de Genil, el Alcázar Said, de Abahul, Alixares, etc., etc. (3).

La última cerca que alcanza hasta la ermita de S. Miguel la costeó D. Gonzalo de Stúñiga, Obispo de Jaen, por el año 1425, cuando fué hecho prisionero por los habitantes de esta comarca y pidieron por su rescate, que costease esta línea amurallada para de este modo no volver á ser molestados por las correrías que los cristianos hacian en los alrededores de Granada.

Al lado de la puerta Bibataubin habia un fuerte árabe cuyos restos se ven todavía detrás del cuartel de la Carrera, el cual formaba parte de aquella alcazaba. Se atribuye su construccion á Mahomad Aben Alhamar, y á mediados del

<sup>1,</sup> Diccionario de Nebrija, Marmol y otros

r. Recherches de Dozy, tomo I.

Almakari, Simonet, etc.

siglo pasado se cedió por el Real Patrimonio al Ayuntamiento para cuartel de caballería, en cuyo tiempo se hizo la obra que hoy se nota en la fachada, de tan mal gusto y caprichoso estilo de columnas salomónicas.

El torreon ó cubo que hay en el ángulo, es una construccion como la de los Siete Suelos con robustas almenas, y en todo él se cree hizo el primer alcáide de Granada algunas restauraciones y fosos coronados de baterías para cañones. Esta Puerta de Ataubin se llamaba tambien de los Ermitaños, y la esplanada se denominaba la Rondilla, lugar frecuentado por gente picarezca, juglares y aventureros; hasta que por último se hizo odioso, porque en él se quemaron y empalaron algunas víctimas de las discordias religiosas y guerras civiles.

## MONUMENTOS

DE

## SEGUNDO ÓRDEN.

Generalife. Antiguamente existia la comunicacion directa entre la Alhambra y este palacio, por la Puerta de Hierro y una senda angosta que hay enfrente, abierta entre líneas de rojos murallones que se hicieron para sostener el terreno inclinado donde está construido. Una puerta árabe primorosamente labrada de jáiras y alicatados, hoy en desuso, que se halla en el jardin mas bajo de este sitio de recreo, da paso, subiendo una estrecha escalera, al vestíbulo del dilatado patio que precede á las escasas habitaciones de los tiempos agarenos.

El Generalife fué mandado construir por el príncipe Omar, cuya vida, sabido es, fué un puro deleite. La palabra Generalife ha sido interpretada como Casa de placer ó de recreo, Jardin de la Alegría y Huerta del Zambrero, por los festines que en este sitio se celebraron. La naturaleza domina en él y el arte en la Alhambra ha dicho Washington Irving, y esto es tan verdad, que aunque se hallan á cada paso vestigios del arte mahometano, el que lo visita se inclina con preferencia á mirar desde sus corredores ó pasillos el hermosísimo panorama que ofrece la Alhambra en su conjunto, contemplada casi á vista de pájaro. La caida del sol en los dias de invierno, cuando el horizonte se cubre de trasparentes

púrpuras, es encantadora en este paraje, desde el cual se divizan tres términos panorámicos, todos sublimes: la Alhambra y su recinto en primer plano, la poblacion con sus huertos y torres en segundo, y en el fondo la vega almenada de montañas remotas y bañadas de tornasoles.

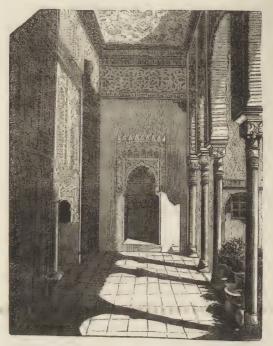

Senador de Generalife.

Aparte de su deliciosa situación y de los jardines cuidadosamente asistidos, es deplorable que continúen cubiertos de cal los preciosos arabescos de la galería y pórticos, y que no se haya hecho mas que una ligera restauración en la espaciosa antesala cuya estructura es tan hermosa y elegante. El antiguo mihrab, hoy capilla, el pórtico de cinco arcos de gusto decadente, la galería citada, la tarbea del centro y

algunos esparcidos detalles de las torres y pasadizos, dan completa idea de un monumento donde la minuciosidad destruyó la grandeza, y en el que prolijos y delicados adornos entretienen la monotonía de un claustro rebajado y poco esbelto, semejante á los de las construcciones subterráneas de los panteones siriacos.

Frente al eje central de todo el edificio, por donde corren aguas abundantes, y pasados el pórtico, el vestíbulo y nave trasversal, hay una preciosa torrecita, algo modificada en su carácter, desde la cual á derecha é izquierda se entra en dos salas sencillas, adornadas con numerosos retratos mas ó

menos interesantes, en su mayor parte copias.

En una están los de Aben Hud Almotuakel, rival de Alhamar I y tronco de una estirpe de donde descienden todos los demás personajes que aquí se representan. El de Aben Celim, infante de Almería; el de Cid Hiaya, nieto de Jusef, bautizado en Santa Fé por los Reyes Católicos con el nombre de D. Pedro de Granada; el de su hijo D. Alonso I y su esposa D.ª Juana Mendoza; el del hijo de estos D. Pedro II; el primogénito de éste D. Alonso II y el descendiente D. Pedro III, y el de D.ª Catalina de Granada que casó con D. Estéban de Lomelin (1).

En la otra sala están los retratos de los Reyes Católicos, los de D.ª Juana y D. Felipe el Hermoso; los de Felipe II é Isabel de Portugal, esposa de Cárlos V; los de Felipe III, Felipe IV, mujer de éste, y el de una dama; el del Gran Capitan, aunque en nada parecido á los que conocemos de este personaje (2), y cuadros de armas, de carabelas y cartas genealógicas.

Repasando por las habitaciones moriscas debemos ocuparnos de algunas de sus inscripciones, no haciéndolo de todas, porque muchas son motes ó salutaciones piadosas que hemos hallado en la Alhambra.

<sup>(1)</sup> El historiador Lafuente Alcántara trae desarrollado el cuadro histórico de la casa de Generalife y ascendientes.

<sup>(2)</sup> Especialmente el publicado en la Iconografía Española.

En un friso de madera junto al techo de la galería, hay en caracteres africanos una sura del Koran, la 48 desde el vers. 1.º hasta el 10.º

En la faja ó recuadro de los arcos una poesía en metro kamil que dice:

«Este es un alcázar de incomparable hermosura en que resplandece la grandeza del Sultan.»

«Gratas aparecen sus excelencias, brillan sus flores y derraman las nubes de la liberalidad su lluvia.»

«En sus costados bordaron los dedos de los artifices dibujos semejantes á las flores del jardin.»

«Su estrado se parece á la esposa que se presenta ante la nupcial comitiva con su belleza tentadora.»

«Suficiente nobleza de alto precio tiene, si le prodiga sus cuidados el clemente califa.»

«El mejor de los reyes Abul Walid, el temeroso de Dios, de lo mas selecto de los Reyes de Cahtan (1).»

«El que siguió las huellas de sus puros abuelos, los Ansares (2), lo mejor de la estirpe de Aduan.»

«Correspóndele (á este alcázar) de parte del califa una preferente atencion, por cuyo influjo se renovaron las bellezas de sus artificios y construcciones (3).»

«En el año de la victoria de la religion, y del triunfo que ha sido en verdad una maravilla de la fe (4).»

«Jamás deje de permanecer en perpétua ventura entre la luz de la recta senda y la sombra de la fe.»

La planta del patio largo es puramente de la época primera que se descubre en Córdoba, Sevilla y Toledo. Así pues, la

<sup>(1)</sup> Nieto de Ismail, tronco de los Himyaritas del Yémen.

<sup>(2)</sup> Protectores de Mahoma.

<sup>(3)</sup> Debe tenerse en cuenta aquí como en todos los monumentos árabes que los nombres de los reyes en sus adornos no son la mejor guia de la época en que se construyeron, porque los nuevos reyes quitaban los nombres de sus abuelos y ponian los suyos.

<sup>(4)</sup> Alude á la victoria ganada sobre los cristianos en 1319.

suposicion de que Omar Al-lahmi construyera á Generalife, debe estar fundada en que hizo alguna reconstruccion como la que se cita de Abul-Walid.

Luego hay otras inscripciones alcoránicas (sura 2.ª, vers. 256) y algunos vestigios de un poema que cita Echevarría, pero que hoy están tan mutilados que no se han podido

traducir con verdad.

Subamos al patio de los Cipreses donde nada hay artístico; pero se halla en él aquel famoso ciprés del adulterio de la sultana calumniada por los caballeros rivales de los Abencerrajes; trágicos amores con uno de estos llamado Aben-Amet, el cual dícese, fué sorprendido por el rey cuando se hallaba en livianos amoríos.

Mas arriba se vuelven á ver jardines y una preciosa bóveda de laureles, hasta llegar á las glorietas llamadas el camino de las Cascadas, todo lo que hallamos casi en la misma forma que nos describió Mármol; lo que demuestra que los árabes tenian estos sitios casi en la misma disposicion que hoy se contemplan.

Despues hay un mirador moderno, de mal gusto, pero de

vistas excelentes (1).

Silla del Moro, Darlarosa, los Alijares y contornos. Saliendo por el sitio mas alto de Generalife se ve primero el acueducto que surte la Alhambra con las saludables aguas del rio Darro. La altura que alcanzan estas aguas tomadas del rio á poco mas de legua y media de distancia, demuestra la inclinacion que tiene el lecho de aquel, en tan poco trecho. Mas altos, en la misma montaña, hay indicios de haber existido otro acueducto que surtia por medio de norias los palacios de los Alijares, Darlarosa y otros.

Del lado de las tapias de Generalife se hallan restos de murallas, cimientos, albercas y aljibes, donde aun se con-

<sup>(1)</sup> La planta de Generalife la publicamos en el plano general de la Alhambra.

servan los nombres de Peinador de las Damas, Palacio de la Novia, Albercon del Negro, etc.

Subiendo al cerro á cuyo pié están construidos estos notables vestigios, se ven los cimientos de un fuerte, al cual se le llama hoy La Silla del Moro. Á alguna distancia siguiendo la cumbre, se ven muros de baluartes y torres con un profundo foso construido de arcos de ladrillo, por cuyo fondo se hacia pasar el agua de la acequia alta ya citada. Mas allá está el Aljibe de la Lluvia, que es una buena construccion hecha para recoger las aguas de las vertientes, donde hay restos de estanques y edificios, con azulejos y mármoles es-

parcidos en la tierra.

Toda esta montaña tenia el nombre de Cerro de Sta. Elena y del Sol hasta el barranco de las Tinajas, donde en tiempo de los árabes se construian alcatruces ó tubos de arcilla cocida, de los que se han conservado muchos todavía en nuestro tiempo. Al lado de un albercon y cerca de la noria de 160 piés de profundidad, situada en lo alto de la montaña, es en donde suponen los cronistas la existencia de un palacio árabe, con jardines suntuosos y preciosas estancias. No hay datos positivos para asegurar ni para negar este supuesto, que ha llegado hasta nosotros por tradiciones mas ó menos verosímiles de los últimos momentos de la dominacion agarena; sin embargo, no dudamos que existía en este sitio entre la Silla del Moro y el Aljibe de la Lluvia, el Palacio de Darlarosa. Hemos seguido, acompañados de nuestro ilustrado amigo el Sr. Eguilaz y de otras personas dignas de crédito, un sendero que sirve de division ó término de un trazado á la espalda de la Silla del Moro en la direccion de la Noria, y hemos visto copas ó macetas rotas, para flores, y tejas y ladrillos de fabricacion morisca que no pudieron llevarse á este elevado paraje sino para adornar un sitio de recreo. Llegamos, subiendo ligeramente, á un estanque de cuarenta y cuatro pasos de largo y nueve de ancho, con unas cuatro varas de profundidad y muros de siete piés de grueso. Uno de los cuatro lados está derruido y sus fragmentos

han servido para construir otros cimientos que se cruzan con los antiguos. Algunas ligeras escavaciones nos han descubierto otros pedazos de muros quebrantados, un conducto de agua y millares de ladrillos, algunos de ellos esmaltados por sus aristas. No dudamos, pues, la existencia del Palacio de Darlarosa y del cultivo de todas estas montañas, pero al mismo tiempo estamos persuadidos de que en la conquista debian hallarse casi abandonados y tan ruinosos, que no llamaran la atencion de los conquistadores.

En tiempo de las rebeliones de los moriscos, los soldados de D. Juan de Austria se albergaron en las ruinas citadas para aguardar á los rebeldes, y mas de una vez fueron estas

testigos de horribles algaradas.

Los Alijares. No queremos dejar de referir aquí lo que se ha escrito sobre el *Palacio de los Alixares*. Mármol, Pedraza, Navagero, Marineo Sículo, Martinez de la Rosa, Alcántara, etc. dan por seguro que habia un palacio de este nombre en la cumbre del cerro. Si así fué ó no, este palacio lo han confundido con la fortaleza que hay hoy arruinada y que se demolió para quitar este albergue á nuevos y por entonces temidos levantamientos de moriscos. Si nos viésemos obligados á situarlo, lo hariamos á la falda del Sur, cerca del cementerio, donde hay estanques que no se sabe si eran los de la fortaleza citada, ó los del alcázar muy afamado en aquellos tiempos, de los Alijares, que daba vista al Genil y al Darro, y á la Alhambra y Generalife á un mismo tiempo.

De cualquier modo, aquellos historiadores se referian á lo que habia existido, no á lo que ellos vieron. Los romanceros posteriores escriben que D. Juan de Castilla preguntaba en

la vega á un cautivo.

¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucian? El Alhambra era, Señor, y la otra la Mezquita; los otros los *Alixares*, labrados á maravilla.

Navagero y Mármol dicen: que á la espalda de este cerro del Sol y á la derecha de la Alhambra se miraban sobre otra altura los Alijares (1), dando vista á las frondosas riberas del Genil y á la amenísima vega. Esta descripcion es defectuosa porque la derecha de la Alhambra no es lo mismo que la espalda del cerro del Sol, lugares que son muy distintos: pero ambos historiadores ofrecen la seguridad de aproximada exactitud en lo que refieren, y nosotros, acompañados por una Comision de la de Monumentos de la provincia pasamos á buscar los restos de que tanto se ha hablado. Seguimos la direccion de la cumbre de la montaña hácia el Aljibe de la Lluvia, y por lo que descubrimos, sostendriamos que este era el sitio de los palacios de Dar-Alarusa ó Darlarosa y que los Alijares debian hallarse en otro lugar. Con efecto, descendimos otra vez hácia donde hoy se halla el cementerio, y á su derecha, vueltos hácia la Sierra Nevada, subimos á una pequeña altura ó punto avanzado sobre el valle del Genil, desde donde se descubren hermosas vistas del lado tambien de Sierra de Elvira; lo cual concuerda con el texto de la historia de las guerras granadinas y con el pasaje referente á la belleza de las cúpulas de los Alijares, que se descubrian desde la citada Sierra.

Al construir el cementerio se deshizo un acueducto de atanores de piedra, que hemos visto, y que á manera de sifon conducia el agua desde una grande alberca que hay en el cerro opuesto, hasta el estanque de los Alijares cuyos restos se ven todavia. Nosotros hemos hallado pedazos de mosáicos y de mármoles.

Se ven muy bien montones irregulares de tierra de los hundimientos de los muros, cimientos y piedras colosales para sostener el terreno por el lado de la vertiente del rio, cuyas piedras allí llevadas desde mucha antigüedad, habrán dado orígen al nombre de Alhichar que tenia el palacio.

<sup>(1)</sup> Alixares significa Alhichar (las piedras.)

Hemos visto tambien en un manuscrito, á propósito del reparto de los capitanes que se alojaban en las torres y castillos de la Alhambra y con motivo de acuartelamientos, que un tal D. Álvaro Lopez vivia en los Alijares con diez guardias ó lanceros, de los doscientos que en muchas ocasiones se asignaron á la defensa de este real sitio.

Sabemos tambien que toda la falda del cerro donde se encuentran estas ruinas, y extendiéndose hasta la cerca de Casa Gallinas (1), se titula en las escrituras de las fincas rurales la Dehesa de los Alijares, que es un testimonio mas de la existencia del monumento tan notable, que un romance

morisco describe así:

En los castillos dorados de los ricos Alixares, crecerán las yerbecillas, y se anidarán las aves en las pintadas labores de sus paredes de encaje.

Una tradicion nos cuenta que por todos estos cerros se ocupaban mas de cuatrocientos esclavos, la mayor parte cautivos de guerra, en lavar las arenas de sus arroyos, para buscar el oro que se halla en diminutos granos esparcido en la tierra. Estos esclavos del monarca producian cada uno el valor de cinco reales diarios, y se dice que los restos dorados de los palacios, son todavia de aquel purísimo oro que se extraia del rio, y el cual va al lecho arrastrado por los aluviones que caen en estas montañas.

Campo de los Mártires. Puerta del Sol. Abulnest. El Campo de los Mártires es uno de los sitios mas pintorescos de esta ciudad. En tiempo de los árabes esta cumbre se lla-

<sup>(</sup>i) Palacio de Darluet, hoy perdido, en el camino de Cénes.

maba Campo de Abahul, en el que habia grandes subterráneos, especie de silos, donde segun la usanza africana y de muchos pueblos de Oriente, se encerraban los granos excedentes del consumo, en los años de grandes cosechas. En nuestro tiempo hemos visto llenar de escombros estos anchurosos silos.

Aben Comixa, alcaide de la Alhambra, entregó en este campo la llave de la puerta de los Siete Suelos, que era entonces la principal de este real sitio, á los primeros caballeros que vinieron á tremolar el estandarte cristiano en las torres de la Alcazaba. Aquí, pues, terminaba el camino que los condujo desde la ermita de San Sebastian, sin traspasar los circuitos ni puertas de la poblacion, hasta la Alhambra, donde penetraron sin que se apercibieran los habitantes de la ciudad; así como al dia siguiente lo hicieron los Reves Católicos con una parte del ejército. Pero falta saber si fué por la cuesta llamada de Peña Partida por donde pasaba el camino para la Alhambra, pues hemos visto en un legajo del archivo de la Casa Real un acta formada con motivo de haberse mandado derribar la Gran Mezquita de los Reyes, que dice vinieron los conquistadores hasta la Puerta de los Siete Suelos por un camino que pasaba debajo del lugar donde se construyó el convento de Carmelitas, y hoy se encuentra la casa de los herederos de D. Cárlos Calderon.



La barriada que hay por bajo de este campo, era en tiempo de los árabes el departamento de los judíos y de los cristianos. La iglesia de San Cecilio que hay en ella fué conservada durante la dominacion mahometana y se reedificó despues. La plaza, delante de esta iglesia, se llama Campo del Príncipe, por la muerte del infante D. Juan, á consecuencia de una caida de caballo que sufrió en este sitio. Lleva una gran parte de este barrio el nombre, hoy, de Antequeruela, porque á él se vinieron á morar los vencidos de Antequera en 1410.

LA PUERTA DEL SOL. Se hallaba al extremo de la calle de los Alamillos por debajo de las Torres Bermejas, y abierta en la muralla ó recinto que descendia hasta cerca de la Casa de los Tiros. Hoy no tiene importancia alguna monumental ni histórica, mas que como límite entre la poblacion árabe y judía.

En el Campo del Príncipe, y en el lugar que hoy ocupa el Hospital de Santa Ana, habia una casa árabe muy grande llamada de *Abulnest*, que se derrumbó, y que era una de esas fortalezas tan comunes en estos sitios.

Casa de los Tiros. Esta es una de las fincas solariegas de arquitectura mudejar, con el aspecto propio de las casas feudales, con arbolengo del tiempo de los árabes y mero y misto imperio, horca y cuchillo. La construccion está basada en un alcázar árabe cuya torre principal ha sido trasformada completamente. En su interior hallamos techos formados de alfaques y cacetones, en los cuales hay pintados retratos, y en otros, como sucede en el zaguan ancho y espacioso de la entrada, animales y figuras de fantasía al estilo gótico, raro en Granada. En el interior se encuentran capiteles mozárabes, cartelas ó zapatas bajo aleros agramilados del buen género arábigo, y aun bajo los enlucidos de yeso en las paredes, no es raro encontrar estucados con simples comarraxias y azulejos de suma delicadeza.

Otras dos casas inmediatas participan mucho del mismo carácter, y aunque menos encastilladas, son dignas de estudiarse, porque en ellas se ve la modificacion del gusto artístico bajo la influencia del renacimiento, y con cuanta razon hemos dicho en otra parte que el arte mudejar en Granada tuvo un carácter mas próximo del greco-romano, que del gótico hallado en otros pueblos de España.

CUARTO REAL. Decimos en otro lugar que desde el Castillo de Bibataubin, partia un lienzo de muralla que llegaba hasta una torre cuadrada y alta, llamada desde el siglo XVI Cuarto Real y mas antiguamente de Nonsará. Esta debia ser parte de un palacio, porque hemos observado que todos los edificios mas ó menos importantes, estaban construidos sobre las murallas ó fortificaciones y pertenecian á las familias de los monarcas. Así pues, éste como otros muchos, era un aposento no destinado como han dicho algunos respetables anticuarios, á la oracion, sino habitado por ilustres familias, toda vez que las inscripciones hasta aquí halladas no contienen el nombre de ningun rey moro; de donde se deduce que el Cuarto Real era una casa palacio habitada por gobernadores, de la cual no se conserva hoy mas que un pórtico de ingreso, una sala cuadrada grande como las mayores de la Alhambra, y dos alhamíes, por haberse destruido antes de 1556 la casa que falta, segun lo demuestran las inscripciones que habia en ella, publicadas por Iranzo. Las que se conservan en el recinto de esta torre son todas levendas del Koran, suras 112, 48, 11, 2, versículos 1.º, 2.º, 5.°, 90, 10, 257 á 259, alternando, segun el capricho del decorador, los caracteres cúficos y africanos.

Nada mas bello en su género que los mosáicos de esta torre, y es lástima que no se hallan conservado integras como el resto del ornato, las repisas, cenefas y pavimentos. A juzgar por el carácter de la construccion, creemos que pertenezca al final del siglo XIII, pues que la forma del arco, y de los almizates, al par que la confeccion de los mis-

mos azulejos, corresponde al primer siglo de la época floreciente del arte musulman, poco antes que alcanzára el explendor y caprichosa desenvoltura del último siglo.

Los mirtos, laureles y antiguos embovedados de los jardines parecen del tiempo de los árabes, y dan una idea de su antigüedad contemplando los robustos troncos y la forma arabesca que se ha trasmitido en Granada, para la distribucion de estos singulares sitios de recreo. En los alrededores de este monumento habia muchas construcciones moriscas, que se destruyeron para hacer el Convento de Santo Domingo y la Huerta.



Corte de la Torre de Said.

Alcázar de Said. Navagero dice: «que de la parte por donde viene el Genil, ya casi en la llanura... hay asimismo

palacios y jardines medio arruinados que eran de dichos reyes moros, y aunque es poco lo que de cllos queda en pié, el sitio es muy delicioso y tambien se ven allí todavia mirtos y naranjos... Mas abajo, en lo llano, pasado el Puente de Genil y mucho mas á la izquierda que los otros palacios, existe uno conservado en parte, con muy bella huerta y es-

tanque que se llamaba el Jardin de la Reina, etc.

He estudiado con detencion los restos de este alcázar de Said, como lo han titulado los modernos arabistas, y hecho lo posible por conservar los arabescos con el color y carácter que ha impreso un período de siete siglos sobre sus delicados detalles (1); el pavimento es una de esas solerías que llamaban los árabes *almorrefas*, y el espacio liso, hasta la primera faja de inscripcion, estaba destinado para tapizados de tela ó cueros semejantes á los que ponian en la Alhambra, donde hemos hallado muy recientemente hierros en forma de alcayatas para sujetarlos.

En tiempo de Mohamad I sirvió para alojar una larga temporada al Infante D. Felipe cuando huyendo de los sinsabores de la corte de Alfonso X, vino con otros caballeros á disfrutar las delicias de este pintoresco pais, y la galante oferta del rey moro. La arquitectura parece mas antigua que la de la Sala de Comareh y pudiéramos asegurar que es del tiempo de los Almohades, aunque hoy contemplamos una

parte muy pequeña de lo que existió.

À algunos pasos de distancia y frente á la puerta, se halla el muro de un hermoso estanque, citado en los romances moriscos por ser este el que podia remedarse á un mar artificial cubierto de embarcaciones, donde en mas de una ocasion hubo juegos navales, figurando el incendio de los galeones cristianos (2). No hay vestigios en Granada de un lago artificial mas extenso.

<sup>(1)</sup> Fuimos encargados de su restauracion.

<sup>(2)</sup> Manuscritos árabes conservados en Viena.

En una casita de labranza que se ve á la cabecera de estos gruesos muros, hay bóvedas subterráneas y fundamentos de construcciones árabes; y segun los títulos de posesion de toda esta finca, pertenecia á la Sultana Aixa, madre de Boabdil, y fué vendida á un rico judío de Granada pocos dias antes ó despues de la rendicion de la ciudad, cuyo judío la vendió á los antecesores de los actuales dueños.



Planta de la Torre de Said.

Las inscripciones de la citada sala árabe son cúficas y africanas y no ofrecen interés ninguno, excepto la que guarnece los chineleros de la puerta donde se cita confusamente á un monarca y la fecha de 1204.

Conserva esta sala hoy su carácter antiguo: los apilastrados de las veinte ventanas caladas están compuestos de finos y primorosos detalles: encima una ancha cornisa de boveditas sostiene el artesonado compuesto de ensambladuras de madera: el cuerpo de la sala lo decora un ancho friso de dobles florones geométricos, y el bajo ostenta tres decoraciones de arcos, con fondo cubierto en dos de ellos, y ajimeces de paso para las alcobas.

El ilustrado dueño de esta finca ha querido que las casas para el labrador que hay al lado del cuarto árabe, tengan el carácter de la misma arquitectura, á lo menos en su exterior, y presentar así un conjunto simétrico de agradable

perspectiva.

La cruz de hierro sobre una columna árabe que hay cerca del estanque, no tiene otro significado, que el haber querido conservar la que servia de veleta en la torre desde el tiempo de la conquista.

Puente de Genil. Cuentan algunas tradiciones que este rio habia que vadearlo para entrar por este lado en la ciudad, y que el puente se hizo pocos años despues de la conquista. Por la configuracion y fábrica de los malecones, creemos que habia un puente árabe, en el mismo sitio donde se construyó el actual con los muchos restos de aquel. La forma romana de los arcos está hecha con materiales usados exclusivamente por los moros, y pudiera muy bien sospecharse que los fundamentos fueran de época mas antigua, ó que los árabes imitaron perfectamente aquí las construcciones de aquellos remotos tiempos.

Puerta de las Orejas, Plaza de Bibarrambla. Hoy ha quedado en uno de los ángulos de la Plaza de Bibarrambla. Se descubren en ella dos hermosas cartelas sobre las que se arranca un elegante arco de herradura y de grandes dimensiones, si se compara con las otras puertas de la ciudad. Tomó el nombre de Puerta de las Orejas, porque en 1621 se celebraban fiestas en honor de Felipe IV en Bibarrambla, y habia un tablado orilla de dicha puerta árabe, el cual se hundió por el peso de la gente que lo ocupaba; en la confusion que produjo, robaron los rateros los ricos zarzillos de las damas que habia en él, á tirones ó cortándoles las orejas.

Era una de las principales entradas de esta poblacion, y la salida de la gente de guerra que en las últimas luchas contra los cristianos se reunia en la rambla y campo contiguo.

La plaza que lleva este nombre estaba en tiempo de los árabes mas regularizada que hoy, pues contra la costumbre de aquellos pueblos, se hallaban decorados con cuatro cuerpos uniformes los costados de ella, de armoniosas líneas de simétricos ajimeces sobre columnitas de mármol, y los claros que hoy se ven todavía, cerrados con grandes hojas de ventanas.

En 1501 dispuso la Reina Isabel se derribaran todos los ajimeces que habia en las casas granadinas, con el intento de quitar las celosías á las mujeres que se ocultaban tras de ellas.

La fama de las justas y torneos celebrados en esta plaza se ha formado de las muchas leyendas de los poetas árabes, y de los relatos de historiadores cuyos libros se han traducido recientemente.

La puerta citada, fué medio destruida en 1873, más por instigacion de algunos interesados, que por otras causas á que se atribuyen siempre estos hechos.



Casa del Carbon.

Puerta del Carbon. Detrás de la casa actual de Ayuntamiento y dando frente á la calle y puerta de la Alcaicería, se halla un edificio bastante extenso, de planta cuadrada, con una puerta que lleva este nombre, por haber sido despues de la conquista el sitio destinado para la venta del carbon, y antes de haberlo dedicado á casa de comedias, á cuyo uso se consagró durante dos siglos.

En el claro de entrada y en el zaguan que hay despues del ingreso, quedan unos restos preciosos tallados en madera y yeso de la mejor época del arte, y penetrando en el patio, no vuelve ya á encontrarse mas que la distribucion en tres cuerpos y patio cuadrado, con pilastras y cartelas como fuer-

tes sostenes de la galería.

Ha habido dudas sobre el objeto que tuvo en su orígen este edificio y no creemos fundada la opinion de que se hiciera para casa de peregrinos, caravanserail, caserna, etc., porque su construccion, mas indica un lugar muy frecuentado por el público que alojamiento de especial destino, como hospital, caballerizas, oficinas, etc., que escritores de nota han supuesto sin fundamento plausible, hasta que se ha visto (1) que fué hecha para alhóndiga, y que como tal se llamaba Alhóndiga Gidida, es decir nueva, poco antes de la conquista, y despues siguió en el mismo uso, segun una Real Cédula de 14 de Octubre de 1494. Se sabe tambien que el puente que habia frente de ella se llamaba Alcántara Gidida y que hasta 1531 no principiaron á conocerse estos edificios con el nombre de Casa y Puente del Carbon.

No tienen interés histórico las inscripciones que hay en esta portada, ni las que se hallan en el pasadizo de entrada á uno y otro lado sobre elegantes arcos, ni tampoco entre las que han desaparecido se encuentra la que pudiera indicarnos la época de su construccion (2) limitándonos á decir que toda la obra de ornamentacion es del último período

Por nuestro ilustrado amigo D. Leopoldo Eguilaz.
 El mismo Sr. Eguilaz posee todas las antiguas.

granadino, aunque no exactamente igual, como supone un erudito escritor, á la de la Casa de los Oidores. La puerta exterior es un hermoso arco de herradura, y el cuerpo de obra que hay encima no tiene toda la esbeltez que en otros sitios hemos podido admirar.



Antigua Almadraza.

Almadraza, Alcaicería y contornos. La Almadraza era el edificio destinado por los árabes á Universidad, y ocupaba la casa que hay frente de la puerta de la Capilla Real, el cual ha servido para Municipio desde el año 1500 hasta el 1861.

Sabiamos por Pedraza y otros, que la puerta árabe era de mármol blanco, adovelada y con inscripciones interesantes; pero todo habia desaparecido, hasta que por efecto de un reciente incendio se levantaron las losas del pavimento del patio, y se encontró que muchas de ellas correspondian á la citada puerta principal, descrita exactamente por nuestros antepasados. Estas losas de mármol blanco fueron adquiri-

das por el Sr. Riaño, el que las conservó en su poder hasta que pasaron al de la Comision de Monumentos.

Servia pues esta construccion para Academia Alcoránica, instituida por Abdallah Soliman Alcasem, donde se educaron muchos sabios, y entre ellos el Gasanida, que escribió el *Collar de Perlas*, segun Cassiri.

Penetrando en esta casa, hoy convertida en fábrica de tejidos, se ven todavía hermosos artesonados moriscos de la primera época del arte granadino, tirantes caladas delicadamente dispuestas, almizates de raras combinaciones; y aunque no ocupara este monumento un local excesivamente grande, no dejaba de ser un palacio hecho con lujo é importancia por aquella época de olvido para el estudio de las ciencias en el resto del mundo.

Son muchas las inscripciones que tenia y las que infaliblemente se descubrirán, cuando se arruinen ó se levanten las gruesas capas de yeso que en sus paredes ocultan los arabescos y labrados moriscos.

Mármol cita esta inscripcion de un escudo.

«Si tienes la dicha de mirar en lo interior de esta casa, »labrada para habitacion de las ciencias, para firmeza de la »grandeza, y para lustre de los venideros siglos, verás que »está fundada en dos prerogativas, que son la firmeza en la »iusticia, y la piedad; prerogativas que lograron los que se »emplearon en ella, para la gloria de Dios. Si en tu espíritu »hace asiento el deseo del estudio y de huir de las sombras »de la ignorancia, hallarás en ella el hermoso árbol del ho-»nor. Hace el estudio brillar como estrellas á los grandes, y ȇ los que no lo son los eleva con igual lucimiento. Con él » puedes conseguir el camino de la luz cuando desengañado »resuelvas huir de la oscuridad del mal. Si buscas la estre-»lla de la razon, verás su claridad sin engaño aun por entre »las nubes de la duda. Pero reducido á la ciencia, para »aprovechar en ella has de volver tu cara al bien obrar, y »has de desechar toda inclinacion al mal. No es el camino »de la sabiduría para el que lo anda cargado de malvada

»codicia. Sigue, pues, este consejo, así hallarás el provecho »cuando anciano, y cuando mozo serás estimado y te bus»carán las dignidades. Vuelve los ojos al cielo del pueblo y »verás cuantas estrellas que tenian muy escasa luz, se hallan »por este camino llenas de infinitos resplandores. Y si bien »reparas verás que unas de ellas hacen la corona y otras son »las columnas de la casa del saber. Ellas alumbran los co»razones, ellas guian al bien y nos son verdaderos amigos »que nos aconsejan. Acepte Dios tanto bien instituido por »Yusuph, estrella del mas alto grado, brillante en la ciencia »y en la ley.»

No sabemos que pueda escribirse cosa mas útil en los tiempos de civilizacion que alcanzamos. Pues bien: hemos llamado bárbara á la raza que trazó estas líneas hace seis ó

siete siglos.

Como descriptiva del edificio principia otra leyenda.

«Advierte esta maravillosa entrada..... sus bruñidas pie-»dras..... y su artificio singular..... etc.»

Y con efecto, todos los mármoles que hemos hallado están

labrados primorosamente.

Se explicaba aquí Teología, Matemáticas, Retórica y Poética, Medicina, Jurisprudencia, Historia y Arte Militar.

PIEDRA ROMANA. Hay una que se encontraba frente de esta casa y hoy está en el Museo Provincial, con una inscripcion que dice en latin:

«El aficionado Cabildo del florido Municipio iliberitano »puso à costa pública esta memoria à la Majestad de Furia »Sabina Tranquilina Augusta, mujer del Emperador César »Marco Antonio Gordiano Pio Féliz Augusto.»

Fué hallada esta piedra á fines del siglo XVI, abriendo unos cimientos de una casa cerca del Aljibe del Rey, orilla del convento de Santa Isabel la Real, que es el barrio que se considera mas antiguo de esta poblacion; y la piedra corresponde á las canteras de la Sierra de Elvira.

Inmediatamente se encuentra un bazar de forma y aspecto árabe, cuya decoracion de ornamentos fué hecha en 1844 con motivo de un incendio ocurrido el año anterior. Alcaicería, dícese que significa casa ó lugar del César, y segun Mármol es el sitio donde se almacenan las mercancías de la Hacienda pública y de particulares, segun costumbre de los pueblos de Oriente, y de los romanos en África; pero aquí era recinto cerrado para comerciantes ricos, como se ve en Fez, Marruecos y otras poblaciones musulmanas. Antes del citado incendio esta Alcaicería conservaba todo su carácter antiguo, pues era un espacio mas estrecho todavía que lo es hoy, con tiendas tan pequeñas que algunas no tenian hueco para el vendedor, el cual se situaba sobre el mostrador ó fuera de él. Hoy la decoracion árabe es demasiado artificiosa, para caracterizar este especial recinto.

El Zacatin ó calle de Comerciantes, segun Alcántara, participa todavía de ese aspecto de las ciudades africanas. La calle de Abenamar conduce á una plaza pequeña donde habia un palacio de Aben-Hamar, caudillo de los moros del último siglo; desde ella se va hasta encontrar la calle de la Cárcel baja y convento del Ángel, en cuyo frente hay una gran casa solariega perteneciente hoy á los poseedores de Generalife, y en la cual pueden hallarse fragmentos preciosos moriscos.

Para el aficionado á los recuerdos de la época árabe conviene citar antes de dejar estos sitios, el lugar donde estaba construida la Gran Mezquita ó metropolitana de la corte mora; dícese de ella:

«En el sitio que ocupa hoy este templo (el Sagrario), es»tuvo la Gran Mezquita de los moros, labrada á mediados
»del siglo XIV, la cual se bendijo por los cristianos conquis»tadores. Era un edificio cuadrado, bajo de techos, com»partido en cuatro naves sostenidas por cuatro órdenes de
»columnas de jazpe, de modo que cada dos de ellas tenia
»en su capitel el arranque de cuatro arcos. La techumbre
»formaba cúpulas ó medias naranjas primorosa y prolija-

»mente labradas. Tenia tres puertas, una al occidente (don»de hoy la principal); otra al mediodía junto á la que es hoy
»postigo de la Sacristía, y otra al norte que corresponde al
»lado de la Catedral. El testero estaba detrás del altar ma»yor, donde se guardaba el alcoran en un alhamí ó nicho
»con labores delicadísimas. En la puerta de esta mezquita,
»contigua á la de la Capilla Real, fué donde Hernan Perez
»del Pulgar clavó con una daga el mote del Ave Maria; para
»lo cual salió de Alhama, se mantuvo oculto en las cercanías
»de Granada, entró de noche por el cause del rio Darro se»guido de muy pocos caballeros, y burlando la vigilancia
»de los moros, puso aquel emblema, dando una prueba de
»su audacia y valentía.»

Las hazañas de Pulgar han dejado una huella imperecedera en la fogosa imaginacion de los cristianos andaluces. Tambien las crónicas moriscas conservaban la memoria de otro héroe, *Osuni*, famoso por los desafíos con los cristianos, y sus hazañas se cuentan todavía por los descendientes de aquella ilustre raza, que fué á confundirse con las salvajes

kabilas de la costa africana.

El Laurel de la Reina. A una legua de Granada se encuentra la Zubia, pueblo pequeño, hermosamente situado y de los mas curiosos y ricos de la vega. En tiempo de los árabes habia en su lugar un espacioso bosque de laureles, de los cuales no se conserva hoy mas que el que lleva el nombre de la Reina Isabel I.

Las leyendas fantásticas de nuestros poetas modernos, los cuentos de Irving, la novela del inspirado Fernandez Gonzalez y las canciones y romances, son acaso testimonios de

la tradicion que vamos á contar.

El 18 de Junio de 1491, Isabel I se esforzaba en contemplar lo mas cerca posible, las torres almenadas de blanco, los minaretes y jardines de la última ciudad morisca. Le acompañaba el Rey, sus hijos, sus damas, el marqués de Cádiz, Gonzalo de Córdoba, el conde de Cabra, el de Ureña,

el de Tendilla, el de Villena, D. Alonso de Aguilar, D. Alonso de Córdoba, y palafreneros, criados, soldados y lanzas; llegados al bosque de los laureles, vieron venir una tropa (de ginetes árabes, al trote, reconociendo los puestos avanzados. Los caballeros cristianos quisieron salirles al encuentro, pero la Reina Isabel mandó ocultarse en el bosque, y ella misma se oscureció en el fondo del espeso ramaje del laurel quue hoy se conserva. Durante el tiempo que estuvo oculta se encomendó la Reina al Santo del dia, San Luis de Franciia, invocándolo para que la salvase, por lo cual prometió erigir luego en aquel lugar un convento.

Los ginetes agarenos pasaron sin ver nada y pudo rettirarse la Reina con toda seguridad; pero los caballeros crisstianos afanosos por ganar la gloria que consideraban perdiida y por haberse visto forzados á ocultarse, prepararon uma
sorpresa á los moros cuando salian de noche á retirar los cadáveres que se hacian en los combates diarios; y con efecto,
así lo cumplieron; pero en vez de salir victoriosos, fuercon
derrotados y perseguidos, despues de dejarse muchos muezrtos en el campo. El mismo Gonzalo de Córdoba estuvo á
punto de caer en manos de los árabes. Todavía conserva een
aquellas inmediaciones, el sitio de esta batalla, el nombre
de Haza de la Muerte.

Isabel I fundó efectivamente el convento de S. Francisco.
Un relieve y un cuadro antiguo recuerdan tambien el sucesso de la salvacion de la Reina católica, é Isabel II ha sabidlo adquirir el laurel y la huerta donde radica, en justo recuerrdo del hecho que contamos.

Desde este punto se disfruta una expléndida vista die Granada.

Casa de la Moneda. Era este un edificio grandioso, quae hemos conocido, y del cual se conservan restos de carácteer enteramente clásico. Su portada (1) estaba compuesta dde

<sup>(</sup>i) El grabadito que de ella publicamos lo debemos à nuestro amigo el conocido pintor do on Manuel Obren.

ladrillos agramilados, por el estilo de los de la Giralda; las esculturas que arrojaban agua en el estanque que habia en el centro del patio, y se conservan en la mezquita de la Alhambra, son de aspecto é inspiracion babilónica, y la hermosa inscripcion de su fachada, darán bastante testimonio de la importancia de este monumento.



Puerta de la Casa de la Moneda.

Se construyó el año 1376 para hospital de la poblacion, y despues de la conquista, parece que se creyó destinado á azeca ó casa de acuñacion de moneda, porque en los últimos tiempos de la dominacion árabe estuvo dedicada á dicho objeto.

Hé aquí el texto de la inscripcion citada:

«Loor à Dios. Mando construir este hospital, amplia misericordia para los débiles enfermos musulmanes y útil proximidad (si Dios quiere) al Señor del Universo; y perpetúe su bondad publicandola elocuentemente con lengua manifiesta, é haga pasar (la memoria) de su caridad á través del tiempo y à pesar del trascurso de los años, hasta que herede Dios la tierra y lo que sobre ella existe, pues es el mejor de los herederos, el Señor, el principe, el sultan valeroso, grande, ilustre, puro vencedor, el mas feliz de su estirpe, el que camino impetuosamente por el sendero de Dios, Señor de las conquistas, de las caritativas obras y dilatado pecho, el amparado de los ángeles y del espíritu (divino) el defensor de la ley tradicional, asilo de la religion, principe de los muslimes Algani bil-lah (el contento con Dios) Abú Abdil-lah Mohammah, hijo del Señor, del grande, del esclarecido, del Sultan ilustre, elevado, belicoso, justo, dadivoso, feliz, mártir, santificado, principe de los muslimes. Abul Hachach, hijo del Señor, del Sultan ilustre, esclarecido, grande, magnanimo, victorioso, ahuyentador de los politeistas, y conculcador de los infieles enemigos, el venturoso, el mártir Abul Walid ebn Nasr, el Ansars, el Jazrechi (de la tribu de Jazrec). Haga Dios venturosas sus obras con su beneplácito y le cumpla sus esperanzas con su bondad perfecta y recompensá ámplia. Creó una buena obra, que no ha sido sobrepujada desde que el Islam penetró en estas comarcas y por la cual le corresponde una orla de gloria sobre su antiguo traje de guerra, y se dirigió á la faz de Dios en demanda de recompensa. Dios es el Señor de la bondad grande. Anticipó una luz que caminará delante y detrás de él el dia en que no aprovecharán las riquezas ni los hijos, sino á aquel que se presente à Dios con corazon puro. Comenzó su construccion en la segunda decena del mes de Moharram año de 767 (1):

<sup>(1)</sup> Del 26 de Setiembre al 5 de Octubre de 1363.

terminó su obra (el califa) y le asignó bienes para su sosten en la segunda decena de Xawal año 768 (1). Dios no deja de recompensar á los que obran, ni frustra los esfuerzos de los buenos. La paz de Dios sea sobre nuestro Señor Mohamad, sello de los profetas, y sobre su familia y compañeros todos.»

Dejando las ruinas de esta muestra de la caridad musulmana desarrollada en la mas culta época de la dominacion árabe, observemos el aspecto monumental de la mayor parte de las casas que se encuentran recorriendo los estrechos y enredados callejones, del barrio situado entre la carrera de Darro y la calle de San Juan de los Reyes. Casas llamadas solariegas construidas con los materiales mas antiguos, modificada su estructura para servir á las comodidades de los cristianos, pero dispuestas con anchurosos patios y salas abiertas en sus galerías, cuyos artesonados tienen tanto árabe como renacimiento, modificacion especial de difícil estudio; pero cuyo noble aspecto recuerda la soberbia grandeza de sus fundadores.

Antigua Mezquita, hoy San Juan de los Reyes. La torre y puerta de su costado manifiestan que fué una *Djama* de poca importancia; pero la primera que bendijo Fray Fernando de Talavera, donde mas número de moros se convirtieron al cristianismo, y en la que segun las tradiciones se convertian tambien al mahometismo los judíos y pobladores cristianos durante el período arábigo. Se llamaba Taybin. Estaba dotada con píngües rentas de un rico moro por haber salvado las embarcaciones con que hacia su comercio á Oriente (2), de las manos de los cristianos. Los restos de adornos agramilados de la torre son del estilo mismo empleado en la Giralda de Sevilla, pero mas sencillos.

<sup>(1)</sup> Del 8 al 17 de Mayo de 1367.

<sup>(2)</sup> Archivo de la Alhambra.

CASA DEL CHAPIZ. Fué el Palacio Real de Albaida, fundado por un príncipe almohade, y se encuentra á la entrada del camino del Sacro Monte. Los escritores del siglo XVII creyeron que este edificio se construyó para aduana de la seda, porque esta floreciente industria estableció en él su contraste oficial despues de la reconquista.

Dos hermosos patios cuyas ruinas subsisten, componen las plantas que publicamos á seguida, los cuales corresponden á dos distintas épocas, y particularmente á las construcciones del siglo XI como se ven en el barrio de San Miguel bajo; cuyos esqueletados de madera son tan esbeltos y las cartelas sobre sus pilares tan elegantes y fantásticas en sus adornos, que pudieran aplicarse con éxito á algunas repisas y aleros de las construcciones modernas, sin chocar al sentimiento del arte cosmopolita de nuestra edad.

Esta casa, habitada hoy por familias pobres, cercenada y próxima á hundirse, fué construida á la entrada de la poblacion por el camino de Guadix, el mas importante y estratégico de aquellos tiempos. Desde ella hasta la orilla del rio habia vistosísimos jardines sostenidos por gruesos murallones, que terminaban en un puente por donde iba el camino hasta lo mas alto de la Alhambra y Generalife.

Baños árabes de la Carrera de Darro. Hoy son una casa pobre que da paso á un patio cuadrado, al rededor del cual se observa todavía la distribucion mural de estos edificios. Pasando el referido cuadro donde habia en medio una alberca ó estanque, hallamos la mas completa reparticion de una casa pública de baños. Suponemos la entrada por la última estancia, donde despues de un paralelógramo abovedado y hoy hundido, se desciende una ancha escalera, al final de la cual se encuentra otra estancia larga, terminada en sus dos lados cortos por dos *alhamies* de reposo. Aquí hay dos cuartos de baños reservados, y continuando por una puerta estrecha se halla el gran baño de ablucion, cuyos muros se reconocen perfectamente por los restos de color y dibujo árabe de que se hallaban emplastecidos.

Despues del cuarto central con sus bóvedas, sus claraboyas y respiraderos, pasamos á otra sala de dos alhamíes, muy semejante á la primera, y de allí á otros pequeños cuartos en conexion con la casa de entrada, cuyo órden es propio de estos establecimientos.



Planta de los Baños.

Casas del Chapiz.

Casa del Gallo y palacio de los Walies. Se hallaba en las alturas que ocupa la parroquia de San Miguel, bajo varias casas de orígen morisco y que están revelando por su construccion que pertenecian al segundo período de la arquitectura árabe española. Veiamos en ella esos corredores de maderas labradas con primor, balaustres en los antepechos torneados con boceles y cordones, pilastras de madera que sostienen aleros avanzados, vigas delgadas que se apoyan

en las puentes ornadas de lóbulos y boveditas, y todo descansando sobre cartelas mudejares de formas caprichosas, simulando en algunas troncos y cabezas de animales, que no eran muy comunes.

Es curioso visitar este barrio con detenimiento y enojoso el describir objetos aislados casi siempre, que desaparecen con facilidad, correspondientes á edificios derribados ó que antes de pocos años dejarán de existir.

Entre todos se ven todavía los vestigios de la casa de San Miguel en la calle del Gallo, dignos de estudiarse; el aljibe con su arco de herradura y sus hermosas bóvedas, y el convento de Santa Isabel que es lo que llamaremos Palacio de los Walíes.

Pedraza pensó, que los restos de los torreones que se hallan en este paraje, eran edificios *gentilicos* en los que se habia celebrado el primer concilio iliberitano, y despues, variando de opinion, lo hizo celebrar junto á la Casa del Tesoro; pero lo único que se puede asegurar es, que en este tramo de muralla estuvo la puerta que los moros llamaban Bib-Aleced donde terminaba la primera cerca.

La casa de San Miguel sirvió de recreo á algun arzobispo de Granada, y de ella se dice que el moro Aben-Habuz, walí de esta kora granadina, la hizo para su morada, y que en la parte mas alta de una torre puso la veleta de bronce, representando un guerrero á caballo con lanza y adarga, y con un letrero árabe en esta forma:

«Dice el sabio Aben-Habuz que así se defiende el Andaluz.»

y las gentes que lo veian moverse desde léjos, dieron en llamarle *Gallo de viento*, de donde tomó el nombre la casa y calle.

Nosotros que hemos tratado de verificar esta tradicion, hallamos, que el verdadero palacio de los gobernadores ó walíes estuvo, como era corriente entonces, sobre las murallas

y cubos que hay por encima de la Puerta Bonaita en el actual convento de Santa Isabel, en el cual existe una torre ó mirador ornado de arabescos, con altura suficiente para dominar toda aquella barriada, y sobre la que se puede suponer la existencia de la mencionada veleta. Algunas de las inscripciones de este edificio de Santa Isabel la Real, demuestran que era habitado por magnates de los que en tantas ocasiones tomaban el título de reyes y se rebelaban contra los emperadores de Córdoba. En él se ve un precioso patio con columnas de mármol blanco, bellos capiteles, arcos labrados y habitaciones que conservan perfectamente las pinturas y dorados de sus finos arabescos. Los techos son de ensambladuras de madera, perfilados con delicadeza en rojo y azul. Lástima que no sea fácil obtener el permiso para penetrar en este patio y estudiar los bellos fragmentos de aquella época. Restos notables para el arte, pues que el haber sido destinado el edificio á convento, ha sido causa de que pueda trazarse hoy la distribucion de sus cuartos árabes hasta el tercer piso, con todos los pequeños accesorios de construccion que exijen las costumbres mahometanas.

De cualquier modo: la citada tradicion de la *Casa del Gallo* y de que Aben-Habuz era lugarteniente del capitan Tarif, es inverosimil tambien, por habernos revelado las crónicas de los árabes, que los primeros gobernadores de este territorio habitaron en la ciudad de Illiberis, que se sitúa á dos parasangas de Garnata, y que en esa antigua poblacion permanecieron á lo menos tres siglos antes de

trasladar á Granada su residencia.

Recomendamos al viajero las casas y ruinas que se ven en todo este recinto de San Miguel bajo, donde hallarán restos no menos importantes que los de la Casa del Gallo: pero volviendo al palacio árabe en Santa Isabel, citaremos la tradicion de que esta casa fué habitada por la madre de Boabdil, y que los moros la titulaban *Darlahorra* ó casa de la honesta; que en ella se refugió aquel cuando le perseguia su padre, y que estos barrios, con el edificio llamado la

Lona, el cual confunden tambien con la Casa del Galllo, fueron habitados en los años inmediatos á la conquista por los mas ricos granadinos (1).

En la casa que fué Convento del Ángel, en 1812, vivió el conocido pintor Juan de Sevilla, y en la casa Lona, Atamasio Bocanegra.

Casa de Hamet. Situada cerca de San Nicolás: fué de las mas importantes de la dominacion mahometana. Todiavía podemos hallar algunas leyendas que la suponen embrellecida con capiteles de mármol de Elvira, alfreisares y limteles labrados, artesones alicatados, y otras preciosidadles que en vano se buscan hoy.

CASA DE DARALBAIDA. Siguiendo estos escombrados recintos, no olvidemos la casa que tenia este nombre cerca del Aljibe Dulce (por la frescura y virtudes de sus aguas) y donde una inscripcion en mármol decia:

«Dios, soberano y bienhechor crió todas las cosas y les dlió perfeccion. Él con su aliento dió vida á Salem Alhamar que buscando las delicias de esta tierra de paraiso, vino dlel África. Le trajo el espíritu de Dios y por eso quiere llamar·le su padre y ser llamado su hijo,»

Nótase, en estos edificios, de los que hay á lo menos curatro en la calle María la Miel, que tienen arabescos tan delicrados como los de la Alhambra. El viajero puede entretenersse algun rato en sacar de entre oscuros y mezquinos aposentos, vestigios hermosos de aquella civilizacion olvidada.

En la calle del Água habia una inscripcion, procedente dle un baño morisco, que entre otras cosas decia:

«Dios extendió las aguas sobre la tierra para que se purrificasen los hombres. El baño es saludable y delicioso. El que quiere tener el alma limpia ha de tener limpio el cuerpo.

<sup>(1)</sup> Véanse las ordenanzas y Cédulas Reales de aquel tiempo.

Las manchas exteriores son signos de las interiores. Dios quiere la purificacion y la limpieza, etc., etc.»

Baños y casas de la calle de Elvira. Existen cerca de la iglesia de San Felipe los restos de unos baños árabes, que no debemos olvidar porque son de planta cuadrada y un poco diversos, en su distribucion, de los otros. Se hallan situados en uno de los barrios mas moriscos de Granada, donde se encuentran siempre patios con estanques y pórticos con esbeltas columnas, salas en los bajos con artesonados, y-restos de colorido. Muy cerca se halla la Puerta de Elvira, construccion almenada, con barbacanas y pasadizo cubierto al estilo de aquellas fortificaciones que vemos en otros parajes, pero que aquí han desaparecido.

Y volviendo á los baños, son de notar los capiteles, que bien pudiéramos llamar mozárabes, porque se resienten de la influencia gótica y romana, como otros muchos de época

no dudosa.

La calle de Elvira es de las mas antiguas de la poblacion y la principal en los primeros años de la dominacion cristiana. En ella y bajando la calle que hay cerca de San Bartolomé, habia una casa morisca que se destinó á Inquisicion, cuyos restos en solar se pueden ver hoy todavía.

Terminamos aquí el estudio descriptivo de los monumentos árabes de las tres mas importantes poblaciones de Andalucía, bajo el interés artístico é histórico. Nos propusimos particularmente, el ordenar la multitud de ideas que asaltan visitando tan preciados restos, sobre la época, influjo y desarrollo de un arte peculiar, que no puede distinguirse en España con la exacta limitacion que se determinan otros estilos clásicos, y fijar épocas de decadencia ó de progreso con el ejemplo constante de los mismos edificios: lo cual hemos hecho sin olvidar el influjo que el arte cristiano tuvo sobre el árabe, y el que este ejerció sobre aquel por espacio de tantos siglos, desvaneciendo el error de muchos modernos histo-

riadores que suponen una civilizacion no oriental sino puramente africana en lucha victoriosa con el pueblo visigodo.

Tribus oriundas de los mas civilizados países del Oriente cayeron armadas sobre nuestro suelo, pasando ligeramente por las costas africanas hasta llegar á la Península y ajenas casi siempre al flujo invasor y salvaje que agitó á los pueblos del Maghreb; razas mas civilizadas que las que se quedaron en África, las cuales pudieron despues enseñar muchos de los conocimientos antiguos, que en los siglos medios eran ignorados entre los francos, castellanos y gallegos.

Las artes y la poesía de estos árabes españoles tienen constantemente un carácter propio y distinto de la literatura y las artes cristianas. ¿Qué punto de contacto existe entre la Alhambra, y las obras góticas, románicas y del renacimiento? Creemos que ninguno. Pues esto basta para demostrar lo que ya hemos iniciado en este libro: que el pueblo árabe invasor, era mas ilustrado y científico que el pueblo visigodo y el que le sucedió en los siglos medios.

# ÍNDICE DE MATERIAS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Páginas.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| La Gran Mezquita de Córdoba       37         Fundacion de la Djama segun los árabes       47         La Mezquita convertida en Catedral       51         Medina Azahra, el Alcázar y otros edificios       57         Artes é industrias       62         Alcázar de Sevilla       76         Descripcion del Palacio       84         Inscripciones árabes       89         Murallas, puertas, torres y otros monumentos       94         Florecimiento del arte       103         La Alhambra en el siglo XV       119         La Puerta Judiciaria       130         Puerta del Vino, plaza de los Aljibes       134         Gran Mezquita, hoy Sta. María       138         Palacio de los Infantes, hoy ex convento de San Francisco       140         Torres de la Cautiva, de las Infantas, de los Picos, el Mihrab,       Casa del Principe ó de las Damas y la del Marqués de         Mondéjar       141         Torres Bermejas       151         Palacio árabe       156         Patio de la alberca       169         Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca       181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Fundacion de la Djama segun los árabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| La Mezquita convertida en Catedral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eurodesian de la Diama cogun les árabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17          |
| Medina Azahra, el Alcázar y otros edificios. 57  Artes é industrias 62  Alcázar de Sevilla 76  Descripcion del Palacio 84  Inscripciones árabes 89  Murallas, puertas, torres y otros monumentos 94  Florecimiento del arte 103  La Alhambra en el siglo XV 119  La Puerta Judiciaria 130  Puerta del Vino, plaza de los Aljibes 134  Gran Mezquita, hoy Sta. María 138  Palacio de los Infantes, hoy ex convento de San Francisco 140  Torres de la Cautiva, de las Infantas, de los Picos, el Mihrab, Casa del Príncipe ó de las Damas y la del Marqués de Mondéjar 141  Torres Bermejas 151  Palacio árabe 156  Patio de la alberca 156  Patio de la alberca 169  Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le Marquita conventido en Catadral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 41<br>154 |
| Artes é industrias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | medina Azanra, ei Alcazar y otros edificios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 31        |
| Descripcion del Palacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artes é industrias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 62        |
| Descripcion del Palacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcázar de Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 76        |
| Inscripciones árabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripcion del Palacio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 84        |
| Murallas, puertas, torres y otros monumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inscrinciones árabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 89        |
| Florecimiento del arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Murallas nuertas torres v otros monumentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 94        |
| La Alhambra en el siglo XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Market participation of the state of the sta |             |
| La Alhambra en el siglo XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Florecimiento del arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 103       |
| La Puerta Judiciaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Puerta del Vino, plaza de los Aljibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La Puerta Judiciaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 130       |
| Gran Mezquita, hoy Sta. María                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Palacio de los Infantes, hoy ex convento de San Francisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Torres de la Cautiva, de las Infantas, de los Picos, el Mihrab, Casa del Príncipe ó de las Damas y la del Marqués de Mondéjar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Casa del Príncipe ó de las Damas y la del Marqués de Mondéjar.       141         Torres Bermejas       151         Palacio árabe.       156         Patio de la alberca.       169         Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca.       181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Torres de la Cautiva, de las Infantas, de los Picos, el Mihrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           |
| Torres Bermejas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Palacio árabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Patio de la alberca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Torres Bermejas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 151       |
| Patio de la alberca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Palacio árabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 156       |
| Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Patio de la alberca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 169       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sala de Embajadores y vestíbulo de la Barca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 181       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 192       |

|                                                                 | Páginas |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Sala de Abencerrajes                                            | 205     |
| La Rauda                                                        |         |
| Sala de Justicia                                                | 211     |
| Sala de las Dos Hermanas                                        | 226     |
| Mirador de Lindaraxa                                            | 231     |
| Jardin y fuente de Lindaraxa                                    | 234     |
| Patio de la Reja                                                | 236     |
| Peinador de la Reina y Mihrab                                   | 238     |
| Sala de las Camas y Baños                                       |         |
| Las antigüedades y el Archivo                                   | 248     |
| Parte mas antigua; La entrada del Alcázar; Patio de la Capilla; |         |
| Mezquita; Torre de los Puñales; la de Mahomad y cons-           |         |
| trucciones desaparecidas                                        | 255     |
|                                                                 |         |
| Palacio del Emperador Cárlos V                                  | 262     |
| Pilar del Marqués de Mondéjar                                   | 269     |
| Cercas antiguas de Granada, puertas y alcazabas                 | 270     |

### MONUMENTOS DE SEGUNDO ÓRDEN.

Generalife, Silla del Moro, Darlarosa, los Alijares, Campo de los Mártires, Puerta del Sol, Abulnest, Casa de los Tiros, Cuarto Real, Alcázar de Said, Puente de Genil, Puerta de las Orejas, Plaza de Bibarrambla, Puerta del Carbon, Antigüa Mezquita, Casa del Chapiz, Baños árabes, Casa del Gallo y de los Walíes, Casa de Hamet, de Daralbaida, Baños y casas de la calle de Elvira

### ERRATAS MAS IMPORTANTES.

| DICE.                            | Pagina.        | Linea.        | LÉASE.                         |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| el Budhismo el Cristianis-<br>mo | 9              | 22            | el budhismo el cristia-        |
| Al Mamoun                        | 13<br>15 y 296 | 12<br>13 y 16 | nismo Al Mamun caravanserrallo |
| mihrabs                          | 23             | 3             | mihrab                         |
| algufias                         | 78             | 1             | algorfias (de galerías)        |
| de Mufti                         | 139            | 3             | del Mufty                      |
| Iving                            | 146            | 21            | Irving                         |
| se hizo                          | 202            | 28            | se hicieron                    |
| compartimentos                   | 210            | 28            | compartimientos                |
| halla                            | 229            | 26            | haya                           |
| por                              | 241            | 2             | de                             |
| resitar                          | 243            | 27            | recitar                        |
| Reamur                           | 248            | 1             | Reaumur                        |
| rapante                          | 249            | 3             | rampante                       |
| de                               | 253            | 49            | que publicó                    |
| Navajero                         | 256            | 29            | Navagero                       |
| Kihblah                          | 261            | 4             | alquibla                       |
| vellon                           | 268            | 22            | pabellon                       |
| es de la clase                   | 272            | 31            | son de la clase                |
| 2,200                            | 244            | 17            | 12,200                         |
| Senador                          | 280            | 6             | Cenador                        |
| cause                            | 301            | 10            | cauce                          |

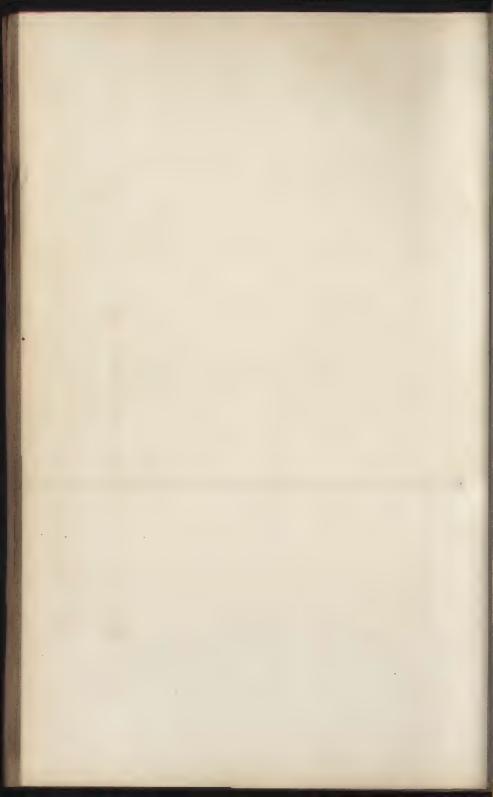

Caplicacion interredar

returneday.

And the state of the second of

dejar 3) Torre del Alerah

31 lorre del Alexah Lo Forre de Embogadora L' Forre de los Callinas L2 Torre de los Callinas L3 Torre del Gabo L4 Forre del Homenage

22 For del Hommage
4 serve del las Armas
48 Terre de las Armas
48 Terre de las Hadalgo
18 Terre de la Pelvera
10 Televis Bennyas
20 Terre de Manacacción inter
17 Pelvero de Armala y la
4 Hambera atter
18 Review de muerales y la
4 Hambera atter
19 Televis de muerales del com
19 Allevis de muerales de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la Pelevis de la Pelevis de la
18 Review de la Pelevis de la

Escala de 2500 PLANO la Alhambra y Generalife 2" Edicion

# Back of Foldout Not Imaged

# APÉNDICE

### GRANADA

# DESPUES DE LA CONQUISTA

Hemos escrito por apéndice una ligera descripcion de Granada cristiana, para dar mas unidad al estudio de los monumentos árabes, principal objeto de nuentro libro. Áhora pasaremos revista con la brevedad que exije de nosotros el lector ilustrado, á las obras modernas que en esta ciudad se levantaron en muchas ocasiones sobre ruinas de los edificios mahometanos.

La Catedral. La Catedral de Granada es un majestuoso templo espacioso y bien proyectado, sin que sea ni pueda ser de los más magníficos de Europa. Su planta es hermosa, y su elevacion interior tan sublime y bien delineada, que honra á su autor, y la coloca á gran altura entre los monumentos cristianos del renacimiento español. No es dificil entrever, que la disposicion de sus robustos pilares, repartidos en hileras y formando cinco naves, es más una concepcion de arquitectura gótica que grecoromana, la cual no fué planteada en el estilo que representa, sino que pudo haberse dispuesto á ejemplo de la Capilla Real gótica que hay orilla, y que esta variacion de pensamiento, originára el conflicto que hubo con los Capellanes Reales, cuando consiguieron una órden del Rey, mandando suspender la obra, por no ser gótica y parecida á la de la Real Capilla; lo cual obligó al Cabildo á encargar al director que defendiese su trazado y proyecto y consiguiera el que continuara la obra. No se necesita mas que contemplar este edificio para creer en la historia de sus primeros años; el renacimiento no

es el carácter de su distribucion; pero aun así, está ejecutado con tal maestría y conocimiento de las proporciones, que hay verdadera grandeza y suntuosidad en el conjunto.

Esta Metropolitana es apostólica por haberla fundado S. Cecilio, que segun piadosa tradicion, se estableció en Illiberis. Se perpetuó durante la época mahometana en la iglesia mozárabe, y despues de la conquista, Inocencio VIII expidió la Bula concediendo la Catedral con el título de la Encarnacion y dándole por sufragáneas las Sillas de Guadix y Almería.

Consta del archivo de la Alhambra, que estuvo establecida esta Metropolitana iglesia primero, en la Sala de Justicia del Patio de los Leones, luego en la Mezquita mayor del mismo sitio, hoy iglesia de Santa María, y no en la del Sagrario como se ha supuesto, de donde se trasladó al gran templo, siendo Arzobispo D. Pedro Guerrero. Se habia puesto la primera piedra de los cimientos el 15 de Marzo de 1523, y llevaba cuarenta años de obra cuando murió (1) Diego de Siloe, dejando el cuidado de concluirla á su discípulo Juan de Maeda. Queda pues averiguado que solo hasta la altura de cornisas dirigió Siloe, y con efecto, ya en las bóvedas y embocinados se vuelve á sentir el gusto gótico, viciado por la ornamentacion plateresca y de renacimiento decadente.

À Maeda le sucedió en 1571 Juan de Orea, el cual adelantó poco la fábrica, y estaba ocupado en el palacio de Cárlos V en la Alhambra.

En 1390 aparece Ambrosio de Vico, pero ya estaba hecha la notable portada del Perdon y la mayor parte de la torre y las bóvedas del Crucero, sin que hallemos noticia de este arquitecto en ningun acta; pero en 1590 se celebró una reunion de facultativos, con Vico, para resolver la necesidad de calzar de sillería la torre por no creerla muy segura.

Gaspar de la Peña, maestro de la Catedral de Córdoba, se encargó en 1664 de acabar la obra, para lo cual informó Alonso Cano y el padre Alonso Diaz favorablemente; pero fué nombrado por el Rey maestro de las obras del Retiro y se fué sin concluirla.

Le sucedió Rojas, que se fué á poco tiempo á la obra de la Catedral de Jaen, y con este motivo se encargó Granados interinamente de su direccion; aunque en realidad ésta estaba á cargo del insigne racionero Cano, el cual habia ya trazado la fachada principal, obra de mal gusto que no corresponde á la fama del autor.

Hasta 1689 (2) no fué elegido Ardemans en certámen con otros doce arquitectos, para hechar las aguas á la calle y cerrar la crucería de piedra

<sup>(1)</sup> El Cabildo dispuso que se diese sepultura à este maestro mayor en la misma iglesia, pero que se pusiese la làpida modestamente. Esta misma modestia podia haberse encargado en otras ocasiones por mas razon que para el ilustre artista.

<sup>(2)</sup> Todos los anteriores datos constan de actas capitulares.

que cubre el Coro. La iglesia, pues, á ser justos, no es una obra clásica del arte, pero es un magnífico conjunto de bellezas artísticas. La altura de la decoracion de la puerta es de 139 piés, distribuida en cuerpos, que aunque simétricos, presentan un exterior mas grande que proporcionado y bello. Casi todas las esculturas que contiene son de Verdiguier, menos la medalla que representa el Misterio de la Encarnacion, que es de Risueño, las dos de los lados de Uceda, y las de los Evangelistas, de Rojas.

La planta total de la Iglesia tiene 433 piés por 249 en el Crucero sin el espesor de los muros; la altura varia de 90 á 124 piés. El casicírculo de la Capilla mayor tiene 73 piés de diámetro. La cúpula sube á cerca de 170 piés. Tiene ocho entradas, y el pavimento data de 1775. Veinte pilares ó grupos de columnas corintias distribuyen las cinco naves, y la Capilla mayor apoyando en más de un semicírculo sobre ocho gruesísimos pilares, es la construccion mas suntuosa y mas artística en sus proporciones, que tiene el templo. Se elogia mucho el rompimiento ó arco toral entre esta capilla y la nave central de la iglesia, que recogido por su clave, es una consecuencia muy natural de la interseccion de la circunferencia de la cúpula, con la línea plana tangente que ofrece el embocinado. Pero aparte del felicísimo y simétrico decorado de esta capilla, se ven las mejores y mas notables pinturas de Alonso Cano, en siete grandes lienzos que representan la vida de la Vírgen; obras sobre las que llamamos especialmente la atención. No son malos los cuadros de los Doctores de la Iglesia, pintados por Atanasio, y son tambien dignas de mencion las dos estátuas de los Reyes Católicos arrodiltados, de Pedro de Mena y Medrano, las cuales se valuaron en aquel tiempo en cuarenta mil reales.

Mírense con detencion los dos grandes bustos de Adan y Eva, obras de Alonso Cano, que legó á su criada para que los vendiese al Cabildo.

Los cuatro cuadros grandes que hay en los dos altares á derecha é izquierda, cerca de los púlpitos, son dos de Juan de Sevilla y otros dos de Atanasio Bocanegra.

El Coro no tiene nada de especial mérito; los dos grandes órganos son de Leonardo Dávila. El altar del Trascoro se hizo en 4733, obra de gusto rarísimo y extravagante. Pasemos ahora á recorrer las capillas en el mismo órden que hemos visto descrito en otras obras.

Desde la puerta izquierda de la fachada hallamos primero, un cuadro que se dice ser de Juan de Sevilla, y representa la Sacra Familia.

La Capilla de S. Miguel, que costeó el Arzobispo de Granada, Moscoso y Peralta, Obispo del Cusco, que trajo á este país inmensas riquezas, y la fabricó para su eterno descanso. La inscripcion que se halla en uno de sus costados lo explica todo.

Se concluyó en 1807 y se proyectó por Romero Aragon, arquitecto.

La medalla de S. Miguel la hizo el escultor Adan de un gran pedazo de marmol traido con grandes dispendios desde las canteras de Macael. Gonzalez hizo las demás esculturas del altar. El notabilísimo y hermoso cuadro de la Soledad es una pintura del célebre Alonso Cano. Las demás de poco mérito, y el conjunto de la capilla es rico en mármoles y bronces, y ostentoso como el Arzobispo que tales muestras dejó em Granada de su amor á las artes. Este mismo fué el que se hizo construir el palacio de recreo en Viznar. Sigue la puerta del Sagrario donde hay un cuadro venerado, porque ante él oraba S. Juan de Dios.

La Capilla de la Trinidad por un cuadro de este asunto, regularmente obra de Cano y bosquejo del celebrado de la Chanfaina. Un S. José en el retablo, de Marato, y otros de poco interés. Hay en los altares de los costados una Vírgen y un Obispo que se atribuye á Pedro de Moya,

y la Virgencita con el niño en los brazos à orígen italiano.

Siguiendo, se halla un gran retablo dorado, dedicado á Jesús Nazareno, y aqui hallará el lector las mas notables pinturas de la Catedral. Son de José Rivera el S. Antonio, la Magdalena, el S. Lorenzo y un S. Pablo que fué robado de este sitio. La calle de la Amargura, S. Agustin, el Salvador y la Vírgen son de Cano, el primero interesantissimo. Los de S. Pedro, S. Pablo y S. Francisco, son: los dos primeros del Españoleto, y el último del Greco. Cuadros todos donados en 1722 por el Tesorero Medinilla á esta Iglesia.

La puerta gótica de la Capilla Real, que daba en su orígen á uma ancha plaza, es una muestra de este género, que tomó en Andalucía un carácter propio, perdiendo la sencillez germánica y complicándose en sus cresterias y festones, de una manera mas ingeniosa que monumental. Es sin embargo esta puerta uno de los mejores ejemplares del arte gótico, y del tiempo en que se dejaba sentir la influencia del renacimiento en todas las construcciones de España.

El Retablo de Santiago, de mal gusto, con imágenes de Mena y de Mora. Una Virgencita, que parece del siglo XV, fué un regalo de Inocencio VIII á Isabel I, que le hizo con la Rosa bendita del domingo de este nombre. Dícese que este cuadro sirvió en el Real de Santa Fer y en la Alhambra para formar el altar portátil de los Reyes Católicos.

En la puerta de la Sacristía hay una medalla circular con una Virgen

y un niño, que se dice es de Siloe.

Lo mismo un Ecce Homo que hay sobre la puerta inmediata, por el exterior, que conduce al Colegio Eclesiástico, y es, segun se cree, del mismo maestro.

La Capilla de Sta. Ana: parecen de Raxis varias tablas que conttiene, y los dos grandes lienzos de S. Juan de Mata y S. Félix de Valoiis, de Bocanegra. Debajo de esta Capilla hay un aljibe.

En la de S. Sebastian, un cuadro de este Santo por Juan de Sevilla.

La de S. Cecilio, rica en mármoles y pobre de notabilidades. Las de S. Blas y del Cristo de las Penas, capillas sin curiosidades artísticas, y la de Sta. Teresa, que tiene una Concepcion y un Ángel de la Guarda de Juan de Sevilla, con la del Jesús de la Columna donde hay una Santa Catalina y una coronacion de Risueño, pasamos gran parte del emboccinado de la iglesia.

La Capilla de la Vírgen de la Antigua es obra del disparatado ornamentista Cornejo. Los retratos de los Reyes Católicos parecen de Juan

de Sevilla.

Il legamos á la Puerta del Perdon cuyo exterior es la obra mas perfecta del renacimiento que creára Siloe, y en nuestro concepto tiene los dettalles mas admirablemente trazados y ejecutados que pueden hallarse en este género, tanto en España como en la misma Italia. Si hay algo ciensurable en esta preciosa portada, es la forma ó trazado de su perfil, ó sea la reparticion de sus proporciones, y el segundo cuerpo quie no corresponde con el primero; pero nada puede desear el mas escriu puloso adornista, y aun el mas severo escultor, delante de esta obra, la mas bella de la Catedral.

Lue:go se halla la Capilla de Ntra. Sra. de la Guia, sin interés alguno. Despues la del Cármen, costeada por el Arzobispo Barroeta, y que tiene uma cabeza de S. Pablo, de Cano.

La Puerta de S. Gerónimo, de 1639, y por último la Capilla del Pilar de: Zaragoza, costeada por el Arzobispo Galvan, de mediano gusto.

Continuando, hay sobre la puerta de la Sala Capitular una Caridad, deil céllebre Torrigiano, florentino y rival de Miguel Ángel. Este magnífico relieve lo presentó en Granada como muestra de pericia, al saber que se convocaba á los escultores para hacer los sepulcros de los Reyes Católicos. Nótese con la detencion de que es digna, tan notabilísima obra de arte.

Un Cristo en la Cruz que hay á la izquierda, junto á la puerta, pare-

ce de Atanasio.

La ttorre era magnifica si se hubiera terminado, le falta un cuerpo, y tieme hoy 202 piés de altura. En ella está la Sala Capitular, con un appostolado italiano, un cuadro de Atanasio y otro de Risueño. Encima habitan los campaneros y están los cuartos que sirvieron de taller y

miorada al insigne Alonso Cano.

Passemos á la Sacristía. En la puerta hay un cuadro, representacion de la vida de S. Juan de Dios, con el retrato del mismo santo. Al frente: hay un Crucifijo de Becerra bastante bueno. Una Concepcion de Canco. una Vírgen del Rosario, del mismo, todas obras de encantadora expression, muy bellas y dignas de estudio. Otras de menos valer hay em el Oratorio de los canónigos, con los ternos y alhajas destinadas al culto,, objetos ricos que son especialidades en su género.



**El Sagrario.** Ya hemos hablado en el lugar correspondiente de la mezquita que habia en el sitio donde se construyó este templo, y que fué bendecida por los Cristianos, para que sirviera de iglesia, donde se enterraban Arzobispos y grandes señores. El proyecto y direccion fué de Hurtado Izquierdo, y se hizo desde 1705 á 1759, no sin dificultades en la construccion. La portada es elegante, greco romana, sin gran severidad, y la planta de toda la obra es cuadrada con cuatro grandes pilares en el centro, sobre los que se apoya la media naranja y la bóveda que la circunda. Su aspecto es agradable por la uniformidad del conjunto y excelente composicion de líneas simétricas. En el testero del mediodía dos cuadros de Atanasio, algunos altares no muy apreciables, y especialmente el del centro y otras esculturas de su portada y tabernáculo, solo pasaderos.

El Palacio del Arzobispo. Nada de notable en el edificio, á no ser que se quiera parar la atencion en la puerta y ventanas del lado fremte de la Catedral, que son excelentes. Posee cuadros regulares y algiuno digno de mencion, entre otros muchos de ningun precio.

En la escalera, una Vírgen de Blanes y un David. En el comedor, bodegrones de escuela sevillana, y aun alguno, dícese, de Velazquez. Una Maggdalena de Alonso Cano y un S. Gerónimo. Algunos bocetos de Jordam: bamboches de mérito; los retratos de Juan de Sevilla y de los Cie-

zarres; unos desposorios de Atanasio, y copias de perspectivas.

Un Ecce Ilomo de Torrigiano, pero no indubitado; muchos cuadros de Risueño; algunas curiosidades, retratos del Conde Duque, Quevedo y Pedraza; escenas de la rebelion de los moriscos que deben estudiarse parra la historia de la indumentaria, y por último, muchos lienzos pintadlos que debe repasar el aficionado, no por su mérito intrínseco, sino parra distinguir las modificaciones de diversas escuelas andaluzas, poco comocidas.

Hay, pues, treinta y un retratos de Arzobispos de los treinta y tres halbidos hasta el actual, obras por lo general mas que medianas, y otros muchos de los sucesores de S. Cecilio, que han fantaseado para represemtarlos sobre lienzo. Además hay un busto que dicen fué amoldado dell cadáver de Sta. Teresa.

IEl 2 de Abril de 1767, cuando la expulsion de los Jesuitas, se cedió á esste palacio el Colegio Real que estaba adjunto, cuyo edificio fué en pairte destruido en 1868, y reedificada su fachada en 1872, por D. Juan Puignáire.

lLa Capilla Real. Templo dedicado á sepultura de los Reyes Católlicos y construido desde el año 1502. Es de arquitectura gótica y de la mas sencilla que se hacia en aquella época, con la marcada degeneraccion que estaba experimentando; como lo demuestra este edificio, cuivas cresterías exteriores y pináculos son los detalles mas bellos que cointiene. Hasta ahora no se ha sabido el nombre de su arquitecto ó maestro mayor, como se llamaban entonces á aquellos verdaderos artistas desprrovistos de títulos, que construyeron las maravillas de todas las edadess. Un Gerónimo Palacios fué veedor de la obra y el conocido Felipe de: Borgoña se cita, pero sin certidumbre.

La iglesia, pues, se construyó con menos grandeza que la que hoy se ve, y fué añadida luego que el Emperador Cárlos V, al visitarla, dijo

«que era estrecho sepulcro para la grandeza de sus abuelos.»

La Puerta humilde que tiene á la calle de la Lonja, de mal gusto plateresco, fué hecha despues que por haberse construido la Catedral, quiedó su portada principal, que ya hemos indicado, dentro de aquel edlificio.

Tiene el templo 179 piés de largo, 78 de ancho y 75 de altura. Está interceptado por un coro donde habia dos órganos muy cele-

brados. Hoy apenas queda uno.

Leamos la inscripcion del friso:

«Esta Capilla mandaron edificar los muy católicos D. Fernando y D.º Isabel Rey y Reina de las Españas, de Nápoles, Sicilia, Jerusalen; éstos conquistaron este reino de Granada, é lo redujeron á nuestra fe, é edificaron, é dotaron las iglesias, é monasterios, é hospitales de él, é ganaron las islas de Cunarias, é las Indias, é las ciudades de Oran, Tripol é Bugia, é destruyeron la heregia, é hecharon los moros é judios de estos reinos, é reformaron las religiones; Finó la Reina martes veinte y seis de Noviembre año de mil y quinientos y cuatro; Finó el Rey miércoles veinte y tres de Enero, año de mil é quinientos é diez y seis. Acabóse esta obra año de mil é quinientos é diez y siete años.

Nótase lo bien trabajada que fué la verja que cierra el Crucero, por «MASTRE BARTOLOMÉ me fec», como dice un letrero sobre ella misma, y los excelentes ornatos platerescos en que abunda esta notable obra de cerragería, que hoy sería dificilísimo ejecutar en nuestro país.

En ninguna descripcion de los monumentos granadinos, hemos visto citada la Capilla por donde se entra á la Sacristía de este templo y las tres tablas de su altar que consideramos de un mérito notable; parecen de origen aleman, y tienen un mérito especialísimo, particularmente la del medio, que representa un descendimiento admirablemente pintado, aunque con trajes tudescos, cosa muy usada por los artistas de aquel tiempo.

En la otra Capilla, debajo del Coro, hay un cuadro de Juan de Sevilla, y otros menos importantes.

Dos magníficos sepulcros de mármol blanco: el uno de los Reyes Católicos D. Fernando y D. Isabel, y el otro de sus sucesores D. Juana y D. Felipe I se levantan majestuosos bajo la cúpula central de la iglesia: el de D. Isabel y su esposo es de mármol de Carrara, lo cual hace suponer que se encargára á aquella tierra clásica del arte. El otro parece de mármol de Macael, el cual se haria por algunos de los escultores que labraron los medallones del Palacio de Cárlos V, que parecen de la misma mano. En el primero hay mas delicadeza en el adorno y mas correccion en las esculturas; en el segundo, menos seguridad de ejecucion, mas rudeza en el ornato, pero ambas son obras de arte notabilísimas.

Dice una inscripcion latina que hay en un tarjeton:

«Los postradores de la secta mahometana y los que acabaron con la herética gravedad D. Fernando, Rey de Aragon, y D.º Isabel, Reina de Castilla, llamados los Católicos, en este marmóreo túmulo se encierran.» Despues de lo mucho que se han ocupado sobre la procedencia de

est os sepulcros, se ha sabido que el escultor Bartolomé Ordoñez fué el auttor de el de los Reyes.

Debajo del pavimento hay una bóveda ó cripta muy pequeña, donde se ven las cajas de plomo barreadas de hierro, donde se guardan los cuerpos. Un ataud mas pequeño es el de la princesa María. Se distinguen todos por las iniciales.

El retablo del Altar mayor es de gusto plateresco, con tres cuerpos y uma buena coronacion. Posee esculturas de mucho mérito, pero lo que mais llama la atención en él, es el basamento con dos relieves de talla umo á cada lado, que representan la entrada de los Reyes cristianos en la Alhambra, y el bautismo de moriscos convertidos.

En el Crucero se ven dos retablos en forma de relicarios, del tiempo de Felipe IV, con relieves de Mexía y pinturas de poco valor. Se encierran aquí muy preciadas reliquias. Dos cuadros, uno de S. José, de Guevara, y otro de S. Juan Bautista, de Sevilla, existen en las Capillas latterales del presbiterio.

IEn la Sacristía hay una Concepcion que dicen es de Cano; un cuadro que representa el abrazo del Rey católico al Rey moro vencido; la espada y corona que se considera haber pertenecido á Fernando V; un cettro de plata, un terno dibujado y bordado por Isabel I, segun se dice; varias telas, cojin, paños, etc. del altar de campaña; un cuadro raro de dewocion, donado por los mismos reyes, que parece de escuela griega, y el misal manuscrito de Francisco Florez, con veinte dibujos y ciento cimcuenta y una fojas, que usaba la Reina.

Otros cuadros son de poco interés; citaremos uno pequeño que hay al lado de la puerta de la Lonja y el cual representa la hazaña de Pulgar.

lEn el pasadizo que hay entre la Capilla Real y el Sagrario, se halla uma Capilla donde está enterrado Pulgar el de las hazañas. Vése en ella uma manopla de un guerrero empuñando una hacha encendida y al piú esta inscripcion.

«S. M. esta Capilla mandó dar á Hernando del Pulgar, Señor del Sailar, por ser el lugar donde con los suyos posesion tomó de esta Santa Igllesia, año 1490, estando en esta ciudad Muley Buadela, Rey de ella. Aceabóse esta obra año de 1531.

IEn el frontal del altar que hay con un cuadro de la sacra familia, esttán las armas del caudillo, un mosáico, y en el suelo la lápida sepulcral, donde dice que se le dió enterramiento.

IPor último, se sabe que Francisco Berruguete pidió en distintas ocasiones al Emperador Cárlos V que le abonasen su trabajo de pintura,

dorado y bulto, hecho en el Altar mayor y Sacristía, con los cuadros murales de los dos ochavos de dicho altar, ó sean quince historias á la manera mosáica é italiana con fondo de oro. Parece que de estos trabajos han desaparecido algunos.



Sepulcro de los Reyes Católicos.

San Gerónimo. Es la fundacion católica mas antigua de esta ciudad, porque ya en Santa Fe se instaló la órden en 1491, y el 92 se trasladó á este sitio por decreto de los Reyes. Comenzóse la obra del claustro y parte de la iglesia en 1496 y estuvo suspendida hasta que D.ª María Manrique, viuda del Gran Capitan, solicitó de Cárlos V le cediese la Capilla mayor para enterramiento de su esposo, obligándose por esta merced á acabar todo el templo á su costa. Habia muerto en Granada el Gran Capitan despues de un retiro de algunos años, enfermo y triste dice un autor, por la extraña conducta de D. Fernando V, y se le hicieron honras tan magníficas, como las merecia el que contaba setecientas banderas y estandartes ganados en batallas, las cuales se tremolaron para solemnizar sus régias exequias. El 4 de Octubre de 1552 se acabó el edificio, y se trasladó á la bóveda el cuerpo de aquel ilustre guerrero, poniendo al lado el de su esposa.

Diego de Siloe dirigió la obra despues de principiada, y es magestuosa y expresiva de su inmortal objeto. Robusta y no pródiga de ornatos inútiles, labrada por el exterior de la Capilla y con las armas de Gonzalo de Córdoba y esculturas con esta inscripcion:

GONZALO FERDI-NANDO A CORDU-BA MAGNO HISPA-NORUM DUCI GA-LLORUM AC ACTURC-ARUM TERRORI.

Tambien en otro lugar: FORTITUDO. INDUSTRIA; en medallones.

La torre y campanario, con *carrillones* flamencos, fué mandada derribar por el general francés Sebastiani, en 1810, para hacer el Puente Verde. La iglesia tiene 147 piés de largo, y 89 de ancho, lujosa en su ornamentacion y estofados de oro y plata, con multitud de flores, hojas y caprichosos adornos de buen gusto, alternando con pinturas al fresco, entre las que se hallan medallones con los retratos de D. Fernando y D. Isabel y trofeos de guerra modelados con gracia.

En las capillas hay tambien profusion de adornos y alegorías, y muchas de ellas fueron enterramiento de los personajes que contribuyeron á su decoracion. En la del Evangelio hay un grupo, de Becerra, que representa el entierro de N. S. Jesucristo; tambien está la Divina Pastora, de Gonzalez. Al pié de la iglesia están representadas, la *Cura* del paralítico y Jesús arrojando á los tratantes del templo, en buenas composiciones. El friso de la cornisa del Presbiterio está ornado con guerreros armados de hachas, que terminan en caulícolos. Las ventanas tuvieron cristales pintados, y bajo las hornacinas se ven las estátuas de Julio César, Anníbal, Pompeyo, Homero, Marco Tulio, Mario y Scipion. Otras bóvedas representan á Artemisa, Penélope, Abigail, Ebora, Esther, Judit, etc. etc. Cuatro nichos en las ochavas con las estátuas de los cuatro evangelistas y multitud de alegorías y adornos muy bien ejecutados.

En la sola Capilla del Presbiterio se ven las armas del Gran Capitan, y por último, otros muchos detalles, algunos de los cuales fueron hechos á principios del siglo XVIII. Los apóstoles, en doce cuadros de tamaño natural, parecen de buena escuela.

Fué demolida tambien la Sacristía en tiempo de la invasion francesa. Delante del Altar mayor hay una lápida de mármol blanco con esta inscripcion: GONZALI-FERNANDEZ
DE-CORDOBA
QUI-PROPRIA-VIRTUTE
MAGNI-DUCCI-NOMEN
PROPRIUM-SIBI-FECIT
OSSA
PERPETUÆ-TANDEM
LUCI-RESTITUENDA,
HUIC-INTEREA-LOCULO
CREDITA-SUNT.
GLORIA MINIME CONSEPULTA.

Vése, pues, que es la sepultura del Gran Capitan, cuya memoria será mas imperecedera que los mármoles y fuertes murallas de este mausoleo, tan expléndidamente costeado. Los huesos del caudillo fueron desenterrados en la aciaga época que ya hemos citado de la dominacion francesa y se profanó su tumba rompiendo las cajas de bronce, y robando las banderas y despojos. Desapareció la espada que se conservaba con el cuerpo, y como talismanes se repartieron las vestiduras. Fué un verdadero saqueo, y gracias á las investigaciones verificadas recientemente, se han devuelto algunos huesos á esta respetable mansion (1), los cuales se cuidan hoy con respeto.

El Convento se ha convertido en cuartel de caballería y aun conserva algunos vestigios de sus claustros de algun interés artístico.

Monumento del Triunfo. En medio de una espaciosa plaza y centro de algunos jardines, se eleva la columna conmemorativa del Misterio de la Concepcion. En esta ciudad tuvieron tambien eco las disputas teológicas que se agitaban en el primer tercio del siglo XVII, y á consecuencia de los escritos que contra este Misterio se publicaban, dispuso el Cabildo en union de la Metropolitana, sostenerlo y ensalzarlo, levantando este monumento, de mal gusto, pero rico en trabajo y mármoles. Concluyóse en 1634, y las esculturas son de Mena. Tiene dos inscripciones raspadas á fines del siglo pasado, porque su texto servia de apoyo á los falsarios de las célebres reliquias.

Cerca se levanta una sencilla cruz, sobre columna de mármol, que se puso en el lugar donde se levantó el cadalso á Mariana Pipeda.

<sup>(1)</sup> El año 1872 se llevaron à Madrid para el proyectado Panteon Nacional, pero una reclamacion de la Comision de Monumentos los ha devuelto á este sitio.

La Cruz Blanca. Detrás de la mezquina Plaza de los Toros, descuella una Cruz, erigida para perpetuar la memoria del suceso que arrancó del mundo al Duque de Gandía, y lo llevó á sepultarse para siempre en un convento. En el lugar que ocupa la Cruz hizo alto la comitiva que conducia el féretro de la Emperatriz Isabel, mujer de Cárlos V, para descubrir el cadáver y tomar acta de haberlo entregado á la justicia de la ciudad, que habia salido á recibirlo. El Duque de Gandía se consternó tanto al ver aquel hermoso rostro tan desfigurado, que tomó aquella piadosa resolucion, y la cumplió tan bien, que la Iglesia lo cuenta hoy entre sus santos, con el nombre de S. Francisco de Borja.

Hospital de Incurables. Al final de esta calle y al principio del camino de Málaga, hay un edificio que data de las primeras fundaciones, que está hoy bien arreglado y sostiene considerable número de enfermos.

Poco antes se habrá hallado una pequeña iglesia que tuvo mucha importancia en el siglo XVI, y privilegios especiales de los Pontífices. Se supone que el Barrio era una poblacion judía en tiempo de los árabes.

Hay en el Triunfo otros edificios que fueron conventos y que ya no

tienen importancia.

En el circo de la Plaza de Toros, y no á mucha profundidad, se encontraron hace dos años sepulturas, que debian corresponder al enterramiento de los judíos, de que habla Dozy. Ya hemos indicado que el Barrio debia ser una poblacion judía en tiempo de los moros.

Real Hospicio. De grande extension, espaciosas naves y multitud de cuartos, este edificio es uno de los mejores que hay en España, y se fundó por los Reyes Católicos para la cura de los heridos. Tiene muy buenos detalles en las ventanas del exterior de la Capilla gótica del centro, y su planta es de magnifica distribucion, segun la higiene y reglas del arte de construir. Reune local para mas de mil asilados y en él abriga la caridad oficial de la provincia, á los dementes, á los niños huérfanos ó abandonados y á los mendigos en muchas ocasiones. Aun habiendo gran número de unos y de otros, estan alojados con absoluta independencia y tienen comodidad para pasearse y gozar de las escasas distracciones que en nuestra pátria se conceden á estos establecimientos. Hoy tiene además la Casa Cuna, con muchas dependencias.

Cartuja. Subiendo la Calle Real y pasando una Ermita de poco interés monumental, dejando á la derecha una casa en una altura, que se llama el Mirador de Orlando, porque lo construyó un rico genovés, se entra en un ancho camino que conduce á este Monasterio.

Fundacion del año 1513, en cuya época se hizo parte de la fábrica, que vinieron á poblar tres monjes de las Cuevas, de Sevilla. Dicese que fueron víctimas de los moriscos porque perecieron en una insurreccion. En 1516 se comenzó de nuevo la obra, y se amplió en los siglos sucesivos, hasta 1842 en que se demolió parte del primitivo edificio.

Cuéntase que Gonzalo de Córdoba cargó un dia contra una partida de moros de los que salian á vigilar el campamento cristiano, y que llegado al sitio que se llama Golilla de Cartuja, antiguo cerro de Ainadamar, descubrió por vez primera desde un punto cercano, la ciudad árabe. No le inquietó el ruido de los guerreros que salian al socorro de los fugitivos, puesto que el cristiano permaneció en este lugar algun tiempo y se arrodilló para dar gracias á Dios por el éxito conseguido. Añádese que se pidió noticia al Duque del sitio donde habia descansado, y que este lo señaló donándolo para los frailes, con las huertas de la Alcúdia.

Desde la Portería se pasa al Claustro, donde se enseña una galería de cuadros de Cotan (copiados de originales) figurando la mayor parte martirologios de las guerras religiosas de Inglaterra. Unos son menos malos que otros, no faltos de génio, pero muy débiles por el dibujo, color y falta de sentimiento estético. Luego se pasa al Refectorio, donde se enseña una cruz pintada que no tiene nada de particular.

La iglesia no ofrece un género especial de ornamentacion; están revelando los adornos picados de sus paredes, la obra pacienzuda de frailes ingeniosos. Siete lienzos de Atanasio hay colocados en las paredes de la iglesia, varios cuadritos del mismo Cotan y de Giaquinto. Hay una esculturita pequeña de San Bruno, muy buena, otra de la Concepcion, de Mora, y cuadros en el Sagrario, de Palomino, el celebrado no con mucho fundamento.

Hay preciosas puertas en la Sacristía, en el Coro y en los guardaropas, hechas de embutidos á lo mosáico, de concha, nácar, marfil y plata, con moldura de ébano, cuyo trabajo merece atencion y fué hecho por un lego llamado José Vazquez.

Sorprende la Sacristía por la limpieza, composicion y belleza de sus jaspes y mármoles, yesos, pinturas y muebles. El aspecto es rico y elegante, la ornamentacion plateresca con ribetes de churrigueresco, pero tan bien trabajada y repartida, que sin darse cuenta de un verdadero motivo de encanto, existe en realidad en esta estancia una pasmosa disposicion que no se halla en otros edificios de mayor mérito. De aquí fueron extraidos cuatro cuadros de Zurbaran, y queda una Concepcion pequeñita. Un Señor de la Espiracion, que dicen de Cano, un Ecce Homo que atribuyen al divino Morales, y otras cositas de menos precio. Los pavimentos son dignos de mencion.

Ocupa este edificio el centro de una hermosa huerta que disfruta de saludable temperamento y de encantadoras perspectivas: en ella exis-

tian completos los muros de un gran estanque que tenia cuatrocientos pasos de circuito, construccion árabe con torreones en los ángulos. Esta clase de obras de recreo y regadío se encuentran en casi todos los jardines antiguos de esta poblacion, y suponen siempre la existencia de algun palacio ó casa de campo en sus orillas. Creemos, pues, que habria alguno que se derribó para hacer el Convento, y que tal vez seria el que habitó en este sitio Aben Abiz despues de la conquista de Sevilla. El lugar es de los mas amenos y deliciosos.

**Soto de Roma.** Á dos leguas y media de Cartuja, en direccion de Pinos, se halla esta hermosa posesion, que fué regalada por la Corona al duque de Ciudad Rodrigo, Wellington, donde en tiempo de los árabes habia una Casa Real dedicada á la cacería. Recientemente se descubren en sus alrededores restos romanos que hacen sospechar la proximidad de las ruinas de Illiberis.

En el Andarax y cortijo de Cortes, hay tambien ruinas de antiguos edificios.

La Audiencia. Es el edificio de la antigüa Chancillería, construido desde 1531 á 1587, época de gran desarrollo monumental para Granada. Es uno de los mejores de España, de buen aspecto, magestuosidad y grandeza. Tiene un patio de forma esbelta, escalera de excelente trazado y buenas habitaciones para el uso á que se destina. En él estuvo la Universidad segun lo declara una inscripcion, y se fundó por una Real Cédula del año 1505 que dispuso trasladar á Granada la Chancillería de Ciudad Real.

Está enlazada á este edificio la Cárcel, que es de fuerte y robusta construccion. Ya hemos dicho que la Plaza Nueva fué hecha sobre la bóveda del rio Darro, despues de la conquista.

Casa de Diego de Siloe. Á la espalda del Convento de S. Francisco, forma la puerta y el balcon un ángulo saliente, cuya rara extructura sorprende.

Desde luego son dignas de estudio estas casas de los siglos XVI y XVII, preferibles en verdad á las monótonas construcciones de nuestro siglo. Todos los bajos relieves y ornatos de ella se atribuyen al célebre artista.

**Teatro Principal.** Es pequeño, de regular decorado, aunque ha sido embellecido recientemente con la pintura del techo, obra del malogrado pintor D. José Vazquez. En 1803 se comenzó á construir y no se concluyó hasta 1810. No puede contener mas de 1300 personas.

Teatro de Isabel la Católica. Es de los mas grandes que existen en España y ha sido construido en los años 1864 y 65; sin lujo ninguno, ofrece comodidad para 2500 personas.

Monumento de Mariana Pineda. Se construyó con la sencillez que se nota á expensas de repetidas suscriciones, y tardó mas de treinta años, hasta colocársele la estátua de mármol blanco, en 1874, que hizo el conocido escultor D. Miguel Marin. El Ayuntamiento allegó tambien fondos para esta obra.

Iglesia de las Angustias. Uno de los templos de mas culto en Granada, al cual se hallaba unido, no hace muchos años, un Hospital para los hermanos devotos. Pasaremos sin consignar las tradiciones piadosas que habia sobre esta imágen y que datan de los primeros años del siglo XVI. La construccion es de Fernandez y Juan de Vega por los años 1610, dejando el retablo central y camarin á Cornejo, que hizo una costosísima obra en mármoles de colores, de pésimo gusto y dignos de mejor aplicacion. El apostolado es tambien de Cornejo, y los seis cuadros en los muros del centro, de Lafuente. La imágen de la Vírgen es riquísima en alhajas.



Paseos del Gentl. Rico en vegetacion. El territorio granadino tiene excelentes paseos en los que suple la naturaleza al arte. Los llamados Salon y la Bomba, se hicieron desde 1810 á 1830, y en este largo tiempo se plantaron sus árboles, hoy magnificos, que deben perpetuarse para que adquieran ese magestuoso y venerable aspecto secular que tienen los bosques de otros países.

Los pascos del Genil son hermosos y de trazado antiguo. Las fuentes se colocaron en ellos arrancadas á los patios de los conventos, cuando estos fueron extinguidos, y su amenidad y frescura los predispone á ser trasformados con el tiempo, en vergeles deliciosos, parques, bosques y grutas, sin rivales en todo el resto de España. Aun hoy tienen un encanto peculiar que da aliento al viajero, cuando ha cruzado sediento de frescura el árido suelo de las dos Castillas y la Mancha.

El puente de Sebastiani se hizo bajo la dominacion francesa, con la piedra de la torre de S. Gerónimo, que el general francés de aquel nombre decretó demoler. Nosotros le habriamos aconsejado que respetara la tumba del Gran Capitan, cuya memoria valía mas que el escaso

importe de haber comprado la piedra en las canteras.

No muy léjos y sobre la primera eminencia que se descubre desde el puente á la derecha, habia una elegante ermita octogonal que se demolió el año 1843. Tenia la tradicion de haber sido construida sobre los restos de otra que fué de cristianos bajo la dominacion agarena; lo que está indicando haber existido entonces el caserío que hay hoy á la entrada del camino de Huétor, y que sería de cristianos viejos, que como los judíos, moraban al rededor de los pueblos mahometanos.

Ermita de San Sebastian. De pobre y mezquino aspecto: no conserva de su orígen árabe mas que el arco de la entrada, y la planta cuadrada como la de una de esas blancas mezquitas que hay prodigadas en el África septentrional, sin ornato y sin belleza. Hay en ella una inscripcion, que recuerda el suceso de la entrega de las llaves de la ciudad morisca, á los Reyes Católicos, por el mismo Rey en persona, verificado bajo un hermoso árbol que dicen se conservó hasta un siglo mas tarde. Debemos dar crédito al testimonio de esta antigüa lápida, pero qué haremos con las crónicas que nos dicen la llegada de Boabdil al campamento cristiano antes de aquel dia memorable, ó las de la entrega de las llaves de la Alhambra no léjos de la puerta de los Siete Suelos por el Alcaide Aben Comixa?

Es lo cierto que este sitio de la Ermita de San Sebastian estaba poblado por multitud de casas y palacios, cuyos restos se observan todavía, y que desde ella, mirando hácia Oriente, se hallaba de este lado el mas pintoresco campo elegido para recreo de la poblacion, al que se llegaba

por la rambla del Genil, bajando por la puerta de los Molinos y la del Pescado, derruidas muy poco tiempo hace.

En el paseo que conduce á este sitio se celebra la féria anual concedida á esta poblacion.



Puente de Genil. Reconstruido en tiempo de Felipe II por haber sido roto en una inundacion repentina; restaurado despues muchas veces, hasta la última en 1863. No tiene interés monumental. Aguas abajo, se encuentra un castillo arruinado que sirvió mucho en las guerras contra los Infantes de Castilla. El vulgo dió en llamar á este castillo la Cabeza del P. Piquiñote, suponiendo que fué el refugio, despues de la conquista, de un conspirador que incitó y fraguó la rebelion de los moriscos, y que descubierto por delacion, fué decapitado y puesta su cabeza en un lugar de tránsito, que creemos fuera más arriba de la huerta del Duque de Gor.

**San Anton.** Iglesia espaciosa, con algunos cuadros de Gomez de Valencia, de Ambrosio Martinez é imágenes de los Moras. Hoy sirve de convento de monjas Capuchinas. Su torre era de las mas altas de Granada.

La Magdalena. Iglesia trazada por el pintor Cano. Posee un gran lienzo detrás del altar mayor, de Juan de Sevilla, de lo mejor que hizo este artista. Dos cuadros de Blanes y otros bastante regulares. Esculturas de Mena y Mora. Cerca de esta iglesia vivió el célebre poeta Góngora.

San Justo y Pastor. Antigua iglesia de jesuitas que ocupaba los edificios que son hoy Cuartel, Universidad, Jardin Botánico y el Gobierno civil. Es de rica y esmerada construccion. Su planta latina, y su alzado greco-romano con una elevada cúpula. El retablo es bueno, la portada costosa, con esculturas de los Moras y otros detalles que demuestran el poderío de sus fundadores. Contiene cinco cuadros grandes de Atanasio para cerrar los nichos de relicarios, y otros cuatro de la vida de San Ignacio. Además los hay de Blanes, una Concepcion de Atanasio, y otras obras de menos importancia.

Colegio de San Felipe y Santiago é Instituto. Los señores Rivera y Veneroso, insignes jesuitas, fundaron este colegio, dotándolo de tan pingües rentas, que dudamos hubiera en España otro mas rico. Con sus sobrantes se sostiene el Instituto agregado á la Universidad, pagándose todo el presupuesto de Catedráticos necesario, y las becas gratuitas que establecieron sus fundadores. Iloy se halla admirablemente planteado, rico en colecciones científicas y con una regular biblioteca; frecuentado por cerca de mil alumnos en cada año, promete ser una de las mejores instituciones de enseñanza. Parece que la Diputacion provincial ayuda á sus gastos.

La Universidad. Fundada en 1531 por Cárlos V, dotada por aquellos monarcas con cátedras de Filosofía, y por Clemente VII con los privilegios mismos de las de París, Bolonia y Salamanca; en ella se estudia Teología, Literatura, Ciencias, Jurisprudencia, Medicina, Farmacia y hay cátedras de Árabe, Hebreo, etc. Tiene hoy un buen claustro de entendidos profesores. Acuden á sus áulas unos setecientos alumnos por término medio, cada año, que vienen de un rádio de ocho ó diez provincias, y posee una Biblioteca con mas de ochocientos volúmenes, entre los cuales se pueden contar doscientos que tienen verdadero in-

terés: libros y manuscritos árabes, alcoranes, gramáticas y diccionarios árabes y persas, clásicos, etc. Los gabinetes de Física, Historia natural y Química están surtidos de colecciones é instrumentos modernos aunque no en extraordinaria dotacion.

Del edificio no debemos citar más que su portada de piedra, bien trabajada y de mal gusto, cuatro cuadros de Juan de Sevilla, varios de Atanasio y otros de Risueño. Un libro especial se ocupa largamente de este establecimiento.

San Juan de Dios. Frente al extinguido convento de S. Felipe, cuya construccion es rica y elevada aunque de poco gusto, se halla el Hospital é iglosia de aquel nombre. Cuenta en su recinto con locales suficientes, distribuidos en muchos salones, que se dedican á enfermedades diversas. Posee una Clínica ó Escuela de Medicina práctica, dotacion facultativa suficiente, y bastante asistencia.

San Juan de Dios nació en Portugal el año 1495 y murió en Granada en 1530. Fué soldado en su pátria, y estando fugitivo, oyó los sermones del P. Ávila, los cuales le impresionaron tanto, que emprendió una vida de ardiente caridad sin ejemplo en el mundo. Se le llamaba el loco, y aun en aquella época, era tratado mal por el populacho que no comprendia la santísima vida que habia emprendido. Recogia pobres y los llevaba sobre sus hombros á una casa de la calle de Lucena, y luego á otra de la calle de Gomercs, núm. 13, para sostenerlos con las limosnas que pedia.

En 1552 se principió este Hospital, y muchos años despues, la iglesia, digna de notarse, no por el buen gusto que en ella campea, sino por el extraordinario lujo con que fué construida; costó ciento cuarenta mil duros. La puerta del Hospital tiene una regular estátua del Santo, atribuida á Mora. El Claustro fué reparado en 1749, haciéndose los frescos por Ferrer, de Zaragoza, y los lienzos por Sanchez Sarabia. En la escalera había una pintura de Juan de Sevilla, otra enfrente, de Medina, y otras dos pequeñas de Vargas. En el Oratorio una estátua de Mora.

La portada de la iglesia tiene esculturas de Vera, Moreno, Ponce de Leon y Perea. En una tarjeta sobre el arco principal dice «Haced bien para vosotros mismos» palabras con que pedia limosna el Santo.

Las cúpulas y torres son de rara estructura, cubiertas de pizarra y azulejos. Triunfa Churriguera en todo el decorado interior, donde hay muchos frescos y estátuas de Sarabia é imágenes de Santistéban y Mora; dos cuadros de mucha composicion de Cárlos Morato y otros dos á los lados del retablo, no malos, de Conrado Giaquinto. En la Sacristía cuatro cuadros de Atanasio, buenos, y una escena de la vida del Santo,

de Vargas. El Camarin rico en mármoles, en pinturas, en alhajas y en reliquias. Otro Camarin con mas cuadros, de Vargas, Sarabia y Ferrer. Los mármoles de uno y otro son de Lanjaron, Cabra, Macael, Loja. Por último, todo está prodigado menos el sentimiento del bello arte.

Casa de los Pisas. Donde murió S. Juan de Dios, porque en dicho edificio le albergaban en los últimos años de su vida. Tambien frente de Sta. Inés hay una antigua casa solariega, en cuyo ancho portal descansaba el Santo. Ambas casas tienen muestras en su interior del estilo mudejar ó de transicion del gusto árabe al renacimiento.

Sta. Ana. Su portada se atribuye á Diego de Siloe, pero obsérvese la torre, que si no tuviera el cuerpo último, podria parecerse á las torres árabes de Cáiro y Damasco.

El techo es tambien mudejar, aunque de menor importancia. Hay dos cuadros de Atanasio, uno de Juan de Sevilla y está en este templo

enterrado el famoso negro Juan Latino.

Sta. Inés. Fué un Beaterio fundado para recogimiento de mancebas, sobre varias casas moriscas de bienes secuestrados, y donde apenas se halla traza alguna de interés.

Sta. Catalina de Zafra. Convento fundado por Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, y aprovechando algunos de los edificios mas grandes de los árabes. La iglesia posee un hermoso cuadro de los Desposorios de Sta. Catalina, original de Alonso Cano.

Casa de Castril. Situada en la Carrera de Darro: posec una de las mas elegantes portadas del siglo XVI, con bellisimos detalles de greco-romano y relieves de prolijo realce, tan bien dibujados, que se atribuyen á Siloe. Nosotros creemos que tanto esta portada como otras que vemos en Granada menos ricas, fueron hechas por una brillante escuela de ornamentistas, que se formó en esta ciudad sin haber aprendido en los talleres de Florencia y Roma.

Nótase al lado de la puerta un balcon de ángulo, hoy tapiado, con un letrero encima que dice: «Esperándola del Cielo» y hé aquí lo que

se cuenta de ello.

«Hernando de Zafra, despues de haber servido lealmente à los Reyes

Católicos, y ya viejo, se retiró á este palacio, en donde fué invitado por los referidos monarcas á que pidiera la gracia que quisiese. Se escudó el anciano á las reiteradas exigencias que le hacian sin cesar, hasta que contestó terminantemente, que la única gracia ya la esperaba del Cielo, cuya frase, memorable en la familia, se hizo despues estampar en la piedra para eterna memoria.»

No acertamos á explicar este hecho satisfactoriamente, porque la forma y especial sifuacion del letrero sobre la ventana del ángulo, indica otra cosa mas accidental, si este no era un mote concedido al linaje del fundador de la casa.

Veamos su version mas dramática que hemos leido en el Manual de Jimenez Serrano.

Habitaba esta casa un descendiente de Hernando de Zafra, viudo y con una hija jóven y bella. Una noche habia salido para volver mas temprano que de costumbre. Á la hora que su hija estaba en amoroso coloquio, penetra en la casa sin ser visto, se encamina al aposento de su hija y halla uno de sus pajes, jóven de hermoso aspecto; cree que es el amante seductor y tira de una daga para atravesarlo: en vano grita el paje explicando su inocencia, ¡justicia! exclama asomándose al balcon é indicando el sitio por donde habia partido el amante de su hija: «No la hallarás en la tierra» le contesta el caballero mandando á sus criados que lo colgasen del balcon. «Que muera esperándola del Cielo.» El padre mandó luego tapiar este balcon, donde habia acontecido tal escena de deshonra para sus descendientes.

- S. Pedro y S Pablo. Templo que posee un magnífico artesonado mudejar de esbelta construccion y de atrevidas ensambladuras. El retablo es de D. José Tomás. Sobre la cancela un cuadro de Cieza, estátuas de Mena, de Mora y de Gonzalez; un cuadro grande de Guevara y otras obras.
  - S. Bernardo. Es un Convento reconstruido que tiene poco interés monumental.
  - S. Juan de los Reyes. Como templo cristiano no tiene nada de notable. Era una mezquita de la cual se conserva la torre, antiguo minarete ornado con labores cortadas de gramil á semejanza de otras que hay en Sevilla y Toledo. Llamóse esta iglesia de Teybin ó de los Convertidos, por haberse bautizado en ella millares de moros en tiempo del Arzobispo Talavera. Este edificio no debió ser de la primera época árabe, toda vez que fué construido fuera de las antiguas murallas de la Alcazaba Cadima.

donde han salido ilustres teólogos y literatos. Fué fundado para Convento de Benedictinos y sirvió tambien de Colegio para las misiones. Está situado en uno de los sitios mas pintorescos al par que mas tranquilos del valle de Darro. Multitud de escritores se han ocupado de circunstancias que hacen interesante bajo el punto de vista religioso este establecimiento. Sebastian Lopez en 1595, buscando oro, descubrió unas planchas de plomo que los jesuitas interpretaron, hechas para hallar las cenizas de S. Cecilio y mártires que le acompañaban. Esto produjo la excitacion consiguiente en la ciudad, y dicese que se colocaron hasta 679 cruces en toda esta montaña. Halladas las reliquias, hornos y nuevas planchas, se sometieron á la aprobacion de Clemente VIII el cual la otorgó, y desde entonces se mandó labrar la casa, 1608, y luego el colegio dedicado á S. Dionisio Areopagita.

Las cuevas se visitan todavía con mucho entusiasmo, especialmente el dia de S. Cecilio, y las reliquias cuya autenticidad se ha combatido por doctos de diferentes épocas, se guardan en el altar mayor. En 1588 se derribó la Torre Turpiana para replantear la Catedral, y dió mucho que hacer una caja que se encontró en ella con pergaminos y una canilla de S. Estéban. El pergamino estaba escrito en árabe vulgar y firmado por S. Cecilio, Obispo de Garnata, y el manuscrito se conserva

en Roma.

El Ayuntamiento de 1600 hizo voto de subir todos los años á adorar las reliquias, para librar á Granada de la peste que afligió entonces á la poblacion.

Hay cuatro cuadros en la iglesia, de Raxis, del Españoleto y de Aedo. El del Misterio de la Concepcion se cree de Niño de Guevara. Un cuadro de Atanasio muy deteriorado y seis de batallas, que parecen sevillanos-

Una numerosa poblacion habita en agujeros tallados en la tierra, á lo cual se presta fácilmente la formacion de la montaña. Estas cuevas existian en el sitio desde los primeros árabes, pues hemos hallado fragmentos de barros labrados, entre escombros, que no habian sido removidos en centenares de años. Se ve, pues, el fundamento de las tradiciones referentes á estas cuevas, que podian existir en los últimos tiempos del imperio gótico.

S. Cristóbal. Templo situado en la altura mas pintoresca y deliciosa que tiene esta poblacion, y construido con las piedras labradas que correspondian al exterior de un palacio árabe; cuyos cimientos se notan al rededor y al pié de los muros de la iglesia.

**Ermita de S. Miguel.** Construida sobre las ruinas de la torre de Aceituní, dentro de la que habia una pequeña Capilla, desde 4700, para

evitar que fuera albergue de foragidos, y sitio espantoso dado á cuentos y vulgaridades.

En 1828 se concluyó la iglesia. La imágen de S. Miguel es de Bernardo Mora. Hay un cuadro de la Samaritana, de Ciezar.

No léjos de Fajalauza, subiendo á S. Miguel, hay una cruz gótica entre cipreses; este sitio se llama la Cruz de la Ráuda, y se supone que era panteon árabe bendecido luego en tiempo de los cristianos.

- S. Bartolomé. Tambien antigua iglesia construida sobre una mezquita y al estilo mudejar.
  - S. Luis. De ninguna importancia histórica ni artística.
- El Salvador. Templo que ocupa el lugar de una de las principales mezquitas del Albaicin y que se perpetuó siete años despues de la conquista para culto de los muslimes, hasta que se le convirtió en parroquia en 1501, para obligar mas á los moriscos que se mostraban opuestos á la conversion. En la rebelion se fijó esta iglesia como mas concurrida, para levantar en ella el estandarte mahometano.

Fué luego Colegiata de la Compañía de Jesús hasta que se trasladó á el templo que tiene este nombre.

Al rededor de este templo hemos conocido la casa del Abad con techo y columnas árabes, que se vendieron para derribarla. Los restos de un casaron informe y sin mas adornos que algunas inscripciones, el cual fué convento de Derviches, y un edificio Alhóndiga, por el costado norte, con una inscripcion (1) sobre la puerta, han desaparecido.

S. José. Fué mezquita de morabitos: conserva el aljibe sagrado y tiene algunos objetos artísticos, aunque no es de elegante construccion.

En una callejuela de poniente estaba la casa de Jorge de Baeza, de orígen árabe, hoy casi destruida. Se descubre la torre de la del Almirante de Castilla.

S. Nicolás. Situada en una placeta con hermosísimo panorama, fué tambien mezquita. En esta parroquia está la torre de Hizna Roman (castillo del Granado), donde se cree que estuvo preso el apóstol de Granada S. Cecilio.

<sup>(1)</sup> Se halla en «Pascos por Granada,» y en otros, &.

Las Tomasas. Pequeño convento de monjas agustinas, frente al de agustinos, sobre un espacioso aljibe morisco de hermosa construccion y cerca de la puerta de los Estandartes.

Sta. Isabel la Real. Lo fundó la Reina Isabel para retiro de ilustres señoras, y en 1507 vino con veinte monjas de Córdoba D.ª Luisa Torres, para constituirlo. En la iglesia hay elegantes artesonados á lo mudejar, de difícil lacería, formando almocarbes á manera de estrellas. No es malo el retablo principal de órden corintio y compuesto, con dos relieves y tablas que parecen alacenas. Hay dos pequeñitos cuadros de Juan de Sevilla y otros mayores de desconocido autor.

Cerca de este convento, en una callejuela sin salida, se supone la casa donde se celebró el primer concilio illiberitano, y al lado de ella se abrieron las escavaciones para la extracción de los falsos documentos inventados por Flores y Echevarría.

En una casa principal de la calle de los Oidores, que sirvió de Convento del Ángel en 1812, vivió el pintor Juan de Sevilla, y en la Casa Lona, no léjos de este paraje, habitó Pedro Atanasio.

Fué, pues, todo este barrio distinguido por las familias mas pudientes en los primeros cien años despues de la conquista. La misma Reina Católica mandaba expresamente se habitase en él, por lo pintoresco y saludable de su situacion.

- S. Miguel el Bajo. Otra mezquita convertida en iglesia, de poco interés monumental.
- S. Ildefonso. Tiene un techo mudejar de los mas antiguos, con bien labradas ataraceas. Aquí fué bautizado Alonso Cano.
- S. Andrés. Posee algunos cuadros de escuela granadina. En 1808 sufrió un horroroso incendio, perdiendo su archivo. Fué Catedral cuando se trasladó desde la Alhambra, hasta que se concluyó el gran templo que hemos descrito.

Santiago. Ha sido reparada recientemente esta iglesia, y en ella está sepultado Diego de Siloe.

Santo Domingo. En este convento se ha instalado la Comision de Monumentos de la Provincia, la Academia, Escuela provincial de

Bellas Artes, y una sociedad particular titulada El Liceo. La Comision de Monumentos estableció aquí el Museo, compuesto de cuantos cuadros pudieron recogerse de los extinguidos conventos, y además prepara la formacion de uno de antigüedades.

Volvamos ahora al templo de Santo Domingo.

Los Reyes Católicos cedieron á Fray Tomás de Torquemada ricos bienes para fundar este edificio, en la huerta de Almanjarra, arrabal de Bib-alfajarín. Á los cuatro meses de conquistada esta Ciudad se principió la obra, pero hasta treinta años despues no se vió terminada, debiéndose sin duda á este tiempo el pórtico singular de transicion que tenia. Á fin del siglo XVII se hizo el Camarin y el gran Claustro. La planta es una cruz latina, y su alzado tiene grandeza y severidad. En la crugía del norte del Claustro gótico tuvo su celda Fray Luis de Granada. Este Claustro no existe ya.

En la iglesia hay imágenes de Velasco, los Moras y Gonzalez, y pinturas de Figueroa, Medialdea y Chavarito.

Museo Provincial. En los Salones altos de Santo Domingo, y subiendo la gran escalera central, se halla el Museo en salas mal alumbradas y cubiertas de almizates con alfardas caladas, bien construidas. En ellas se encuentran colocados muchos cuadros que corresponden á la escuela granadina en su mayor parte. Cuadros de tercero y cuarto órden que se sacaron de los templos derruidos, los cuales se ha convenido en coleccionar para el estudio de la historia del arte. En dos salones separados se distinguen las mejores obras granadinas, entre las cuales hay tres de Alonso Cano, y otras elegidas de los autores que hemos tenido ocasion de citar hasta aquí. Unas tablas con bajos relieves y algunos ligeros detalles, vestigios de iglesias suprimidas, constituyen con el precioso esmalte que hay en la última sala, lo mas escogido del Museo provincial.

Museo de antigüedades. La Comision de Monumentos está tambien organizando un Museo arqueológico, donde colecciona una multitud de inscripciones romanas, capiteles, troncos y bustos estatuarios, y fragmentos de sepulturas recogidos con prodigiosa constancia. Si á esto se une la multitud de objetos pequeños árabes que pueden coleccionarse todavía, á mas de los que hemos visto dispuestos ya para formar la base de este Museo, no titubeamos en asegurar que antes de pocos años estará cubierto el local de interesantes vestigios.

Academia de Bellas Artes. Granada cuenta un establecimiento de esta clase tan acreditado, que á él acuden todos los años mas de trescientos alumnos de la Provincia, para recibir educacion artística é industrial, y para fomentar los talleres de la poblacion.

Existe además del Profesorado un cuerpo académico agregado como protector de este Instituto de las artes, el que cuida de la escuela, reparte premios, exhibe certámenes públicos, y honra á los que se distinguen con un título, á semejanza de los de la Real Academia de San Fernando.

- S. Matias. Templo cuyas pinturas exteriores han sido borradas recientemente. Tiene una bella portadita del renacimiento con buenos detalles, y en el interior algunos cuadros y tablas que merecen conservarse y son de escuela andaluza. El retablo es de Domingo Tomás. Las portadas de renacimiento son interesantes.
- S. Cecilio. En el Campo del Príncipe, que ya hemos citado otra vez, se halla esta parroquia, con su portada semejante á las anteriores, aunque no tan buena.

Este templo fué de cristianos durante la dominación árabe, dedicado á los que habitaban toda la Antequeruela, los cuales se hallaban mezclados con pobladores judíos. En S. Cecilio existe el privilegio de tañir las campanas el Jueves y Viernes Santo.

La Cruz de piedra que hay en la Plaza del Principe está puesta en memoria de la muerte del Infante, hijo de los Reyes Católicos, que murió de una caida de caballo, paseando en este sitio.

Cementerio. No es hermoso ni está bien atendido cual debiera. Con excepcion de una docena de sepulcros, no se merecen los demás una escrupulosa inspeccion; pudiendo asegurarse que el recinto no está en armonía con la importancia de la ciudad.

Para cvitar el paso de los cortejos fúnebres por las poéticas alamedas de la Alhambra, frecuentadas por 4 ó 5,000 viajeros cada año, aconsejaríamos al Ayuntamiento estableciese otro en un lugar adecuado.

**Granada moderna**. Es la capital de la provincia del mismo nombre, situada en la parte meridional de la Península á los 13° 21′ longitud este, y 36° 57′ latitud norte y elevada à 927 varas castellanas sobre el nivel del mar. La Sierra Nevada la reserva por los lados oriente y

sur, de modo que está descubierta á las frescas brisas de norte y poniente; pero sus accidentados valles y colinas templan estas corrientes y producen una variada vegetacion que no se encuentra en ningun otro lugar de Andalucía. La ciudad comprende mas de seiscientas calles y plazas, y sobre once mil edificios, por lo general de mezquino aspecto. Su poblacion pasa de setenta y dos mil almas, y toda la provincia cuenta muy cerca de quinientas mil, repartidas en doscientos treinta y siete pueblos, de los cuales hay muchos mas prósperos y tan adelantados como la capital.

Reside en Granada el Gobierno civil de la provincia, la Capitanía general del 7.º distrito militar que comprende Málaga, Jacn y Almería. provincias que constituian el celebrado reino árabe. Hay una Chancillería con dos Salas, y muy extensa jurisdiccion: un Arzobispado con tres Obispados sufragáneos y una Abadía: tres juzgados en el ámbito de la poblacion sus arrabales y pueblos limítrofes.

Tiene como puntos de recreo dos Casinos, dos Teatros y dos Liceos ó Sociedades artístico-literarias, y cuenta muchos paseos y lugares deliciosos para esparcimiento de las gentes.

Aparte de sus calles estrechas y tortuosas, y del súcio aspecto de las muchas barriadas que contiene, es la ciudad mas pintoresca de España y la que ofrece accidentes mas bellos por la naturaleza y los monumentos. No es el pueblo moderno de anchas calles y simétricos edificios, pero es un oasis de vegetacion, un templo del arte antiguo, un peristilo de montañas coronadas de nieves eternas, destacándose sobre una alfombra persa matizada de los ricos colores de la vega ó campiña. El arte y la poesía hallan en ella la mas poderosa inspiracion, y sus deliciosos vergeles participan de la frescura amena de Suiza, de los calientes y dorados celajes del Egipto y del ambiente oloroso de los jardines de Italia. Si ayudase el hombre con la industria moderna á la explendente naturaleza de Granada, seria el mas bello rincon de Europa y el mas visitado. Pero la Providencia ha compensado un hermoso país con el abandono y la desidia.

### BREVÍSIMA RESEÑA HISTÓRICA.

Granada era un pequeño pueblo habitado por judíos cuando Tarik entró en España y envió á uno de sus lugartenientes para conquistar la comarca Illiberitana. Así lo cuentan las crónicas árabes.

Illiberis era la ciudad capital en los tiempos romanos y góticos; pero Granada habia sido ya cristiana cuando el primer Walí de Elvira puso en ella un pequeño destacamento, que se hospedó y vivió familiarmente con hebreos y cristianos.

Ben Aljatif la nombra Agarnatha y dice que era distinta ciudad que Elvira, á la cual el año 400 de la Egira se trasladó la capital durante los dias de la civil discordia de los berbericos (1) «cabeza de las ciudades y centro de esta llanura, por la fortaleza de su situacion, la bondad de sus aires, la dulzura de sus aguas y su amplitud, etc.»

Escasísimos recuerdos de los tiempos romanos no nos permiten fijar mayor antigüedad á esta poblacion, pero sí puede asegurarse que los restos de algun templo celtíbero en las inmediaciones de Dílar y cerro de Cartuja, demuestran la existencia de pueblos mas antiguos abrigados en estas rojas colinas, ó diseminados para participar de la frondosa vegetacion en las vertientes de sus nevadas cumbres.

Parece que fué Abd-el-Azis, hijo de Mussa, el capitan encargado de conquistar entre otras la Cora de Elvira, y Abul-Khatar, el que acopió y distribuyó tierras á los árabes, siriacos y yemeníes. Otro Walí, Alcaizi, fortificó á Granada para apaciguar las disensiones entre cristianos y judíos (888) que de antiguo la poblaban en diversos y alejados barrios. Algun tiempo antes habia desembarcado en Almuñécar el presunto gran califa Abderrahman con mil zenetas, para vencer á Yusuf y fundar la unidad mahometana en nuestro suelo.

<sup>(</sup>i) Mármol dice que estando en Granada en 1871, un moro le mostró dos diplomas por los cuales sus antecesores habian sido investidos con el gobierno de Elvira, y añade que no quedaban de ella sino la Ciudadela y algunos barrios á orillas del rio, lo cual debia suceder en tiempo de la conquista de los Reyes Católicos.

En tres cuerpos se dividieron los árabes despues de la derrota de don Rodrigo, y uno de ellos vino contra Granada, la capital de la provincia de Elvira, segun el relato de Madjmua, el cual sitió, tomó y confió la guarnicion del distrito á judíos y musulmanes, pues aquellos eran enemigos de los godos cristianos. Lo mismo se tomó la capital de Reiya que era Archidona. Desde este momento penetraban todos los dias por los puertos de Almuñécar, Salobreña, Adra y Almería, expediciones de árabes y bereberes.

Algunos geógrafos árabes dicen que Granada era la ciudad mas antigua de la provincia (1) pero ni griegos ni romanos la citan; solo una inscripcion latina lo revela, por la que aparece que habia barrios cristianos entre los judíos, con iglesias, de las cuales tres fundára Gudila con sus siervos, una bajo Recaredo (594) y otra bajo Viteríco (607).

Ben Aljatif dice que los cristianos de Granada tenian una célebre iglesia á corta distancia de la villa, frente de la puerta de Elvira...... edificada por un gran señor..... que estaba á la cabeza de un numeroso ejército de Rum (romanos ó españoles independientes). En fin, dice Docy acertadamente: «Este Gudila ha podido mandar una expedicion contra los imperiales, quiénes en aquella época poseian una gran parte del mediodía de España.

Añade Docy que en el siglo XII había pocos árabes en Granada, pero sí los había en las fortalezas que componian la Alhambra, y que ésta se llamaba Hisn-ar-roman, castillo de los granados; pero esta version no es aplicable á los castillos de la Alhambra sino á los de la Alcazaba Cadima, en la montaña opuesta.

Habia pasado por el África un mancebo de la familia de los Ommeyyas, perseguido por los victoriosos Abbasidas, llamado Abderrahman, el cual se atrevió á penetrar en España, y poniéndose de parte de los descontentos, consiguió dominar las rivalidades de los caudillos y establecer el imperio de Córdoba independiente de los califas (2).

Bajo su poder, Ased Ax-xawani, walí de Elvira, fortificó las colinas de Granada.

<sup>(</sup>t) Los antiguos decian: la ciudad episcopal de Elvira ó llbira, situada á dos parasangas y dos tercios de Granada; é lbn Batuta dijo: cerca de ocho millas; lo cual Mármol explica añadiendo que estaba al noroeste de Granada, al pié de la Sierra de Elvira y à las crillas del rio Cubillas. Parece que en Pinos Puente y arrabales mas cercanos que han desaparecido. Para San Eulogio, Eliberis es al mismo tiempo una ciudad y una provincia, así como en opinion de E'drisi y Maccari. Pero como ciudad capital llevó mas tarde el nombre de Castella y el autor de Marâcid dijo que las principales ciudades de libira eran Castella y Granada, luego parece que Illiberis y Castella eran una misma ciudad. En los primeros siglos de dominacion musulmana no se hablaba de Illiberis sino de Castella ó del castillo armado de judios y muslimes para sujetarla. En 1010 sus habitantes emigraron à Granada.

<sup>(2)</sup> Un Abderrahman visitó y habitó Granada, donde hizo construir una Aljama en 922 que debió hallarse hácia la parte del Triunfo. En esta época debia ya haberse abandonado Elvira.

· Por entonces, los cristianos vivian tolerados en esta comarca, siglos VII y VIII, cundiendo entre ellos las heregías y rencillas con los obispos Samuel, de Elvira, y Hostegesis, de Málaga, y llegó el caso de levantarse contra los dominadores, dándose una batalla en el año 889 junto à Elvira, donde murió el jefe árabe Ben Socala. Las tropas árabes se pusieron à las órdenes de un jefe de la tribu de Cais, Sauwar-ben-Hamdun; pero los muladies y cristianos imploraron la ayuda del walí Chad y éste fué vencido tambien en Elvira, cayendo prisionero con pérdida de setecientos hombres. Sawar se enseñoreaba de cristianos y árabes, hasta que Omar ben Hafsun vino à vencerlo y lo mató en una emboscada, año 890. Aunque los illiberitanos se pusieron á las órdenes de Said ben Chudi, este fué derrotado por Hafsun en 892, dejando pacifico el territorio granadino. Hafsun se habia hecho independiente en Bobastro, y como rebelde, cayó despues bajo el dominio del Sultan de Córdoba.

Cuando con la muerte de Almanzor se eclipsó el poder de los Ommeyyas, y cada wali se erigió rey de su táifa, cayó Granada bajo el poder de un berberico llamado Almanzor Abu Mozni Zawi ebn Zeiri, que dotó la poblacion de los primeros notables edificios en el Albaicin.

Era esta cora desde muy antiguo codiciada de los bereberes, y cuando los africanos ziritas, á la disolucion del califato, se establecieron en Illiberis, Zawi alojó á los Zenetas en un barrio de la Alcazaba nueva. 1013.

y edificó un palacio.

A Zawi ben Ziri le sucedió su sobrino Habbus ben Maquesen, y á éste su hijo Badis ben Habus, hasta 1073 que reinó Abdallah Boliquin, el que sucumbió en 1090 contra los almoravides. Pero á principios del siglo XI, en tiempo de Badis, era judía la mayor parte de la poblacion, bajo la dominacion de principes bereberes, segun cuenta Abu-Ishac, de Elvira, en su poema contra los hebreos de Granada; y como los magnates eran siempre judíos, en 1066 hubo una sangrienta catástrofe que provocó el poema de Ishac, en la cual los cinhedjitas asaltaron el palacio, mataron al visir hebreo Josef, y dice Sálimi que murieron mas de 4000 judíos. Ishac vivia en Elvira retirado de Granada.

En 1090 vinieron contra Granada con el Techufin cuatro ejércitos, y Abdallah ibn Boliquin, que mandaba en ella, en la imposibilidad de defenderse, salió de la ciudad é hizo su sumision, siendo encadenado y trasportado á África. Motacin, el de Almería, envió á su hijo para saludar al almoravide vencedor, pero Techufin lo encerró en una prision.

Poco tiempo despues sucumbió Almería, buscando el ilustre descendiente de Motacin refugio en Bujía, y constituyéndose un gran reino

desde Málaga hasta Murcia.

Yusuf ibn Techufin dispuso en 1099, derribar el templo cristiano que se hallaba junto al cementerio de Sahl ibn Malic. En tiempo de los

triunfos del rey D. Alfonso I, los cristianos le enviaron cartas y mensajes para que viniese á Granada á librarlos y á apoderarse del «mejor país del mundo.» El batallador acudió viniendo por Valencia y Murcia á entrar en Almanzora, Baza y Guadix, que no pudo conquistar; pero fué seguido por multitud de cristianos, hasta cincuenta mil soldados. Llegó á Nívar, pueblo á dos leguas de Granada, y á los diez dias tuvo que retirarse acosado por las salidas de los árabes granadinos. Siguió por Maracena á Alcalá, Cabra, Lucena y Aguilar, donde Abut-Tahir, que le siguió, hizo alto delante de los cristianos. Se aprestó la batalla y los musulmanes fueron derrotados. D. Alfonso revolvió sobre la costa hasta la Alpujarra, y vino á acampar de nuevo á la vega de esta ciudad. donde la caballería árabe desplegó su agilidad, y le obligó á repasar por Guadix hasta Murcia y Játiva. Era entonces cady de Granada Walid ibn Rochd, abuelo de Averroes, el cual pasó á África, y obtuvo del emir Yusuf ibn Techufin que se trasladasen á su país todos los cristianos que traidoramente habian llamado á D. Alfonso.

Dominaron luego en Granada los lugartenientes de Techufin, hasta que cayó en poder de los almohades ó unitarios, secta turbulenta que siguió al africano Mohammad ebn Tiumart en su predicacion para pu-

rificar la doctrina, proclamándose emir de los muslimes.

Fueron estos vencidos en las Navas por Alfonso VIII, y se pudieron sostener con variada fortuna en Andalucía por mas de cien años, hasta el siglo XI en el que Mohammad ebn Hud, descendiente de los antiguos reyes de Zaragoza, se hizo proclamar en Ugíjar con la aprobacion del califa de Bagdad, hácia el que volvian sus ojos los árabes en busca de salvacion, y por librarse de la tiranía africana. Este caudillo rehabilitó el poder mahometano en Sevilla, Córdoba, Algeciras y entró en Granada con imponente solemnidad.

Mohammad I. Habitaba por entonces en Arjona una ilustre familia que se distinguía con el epiteto de Alahmar, de la descendencia de Saad ebn Obadah, amigo de Mahoma, por haber llevado este apodo Ocail ebn Nasr, uno de los ascendientes. Vivia á la sazon en ella un jóven valeroso, que ofendido de los triunfos alcanzados por ebn Hud, trató de arrojarlo de España y regenerar la abatida raza de los Almohades. Secundado por benu-Axkilyola, los benu-l-Maul, y Yahya, su tio, se apoderó de Guadix, Baza y Jaen, y fué proclamado el 16 de Julio de 1232 (629 Egira) rey con el nombre de Mohammad I. Aquí principia el brillante período de la monarquía granadina, el mas ilustrado y explendoroso que pudo sustentar el islamismo, de todos cuantos dominios abarcó en la época de su engrandecimiento.

Mohammad I fué dueño algun tiempo de Córdoba y Sevilla. Ebn Hud

pugnaba por batir á este noble enemigo, pero se atravesó á su paso el rey D. Fernando de Castilla, el cual lo venció en Jerez, obligándole á abandonar la ciudad de Córdoba, y huyó á Almeria, donde fué asesinado alevosamente por sus parciales, que vinieron á rendirse á Mohammad Alahmar, el cual entró en Granada en Ramadhan, año 635, Egira, 1238, despues de haberse señoreado por toda Andalucía y sometido los restos del entonces convulso pueblo musulman.

En aquellos dias de lucha entre las sectas musulmanas y en contra de los reyes cristianos que victoriosos avanzaban, fué Granada el refugio de millares de familias, que vinieron á aumentar la poblacion y á

hacerla el centro de la riqueza y de la sabiduría.

Mohammad I fué, pues, el fundador de la célebre dinastia de los benu-Nasr, la mas caballeresca y galana que reinó en el andaluz, y la que por espacio de dos siglos y medio sostuvo contra Castilla una guerra incomprensible. Fué llamado este príncipe Algalib bil-lah (el vencedor por Dios) cuyo lema se halla hoy en todos los escudos y arabescos del Palacio.

Hizo amistad con el valeroso S. Fernando, obligándose á darle ciento cincuenta mil maravedís de oro, y ciento cincuenta lanzas cuando las necesitase el cristiano. Asistió á la conquista de Sevilla, y de regreso se hizo construir en la *Alcazaba Alhamra* los palacios cuyos restos se contemplan hoy todavía. Fundó hospitales, convocó certámenes para premiar la agricultura y la industria (1), y construyó bazares y zocos opulentos. Envió cien caballeros escogidos para honrar los funerales del rey D. Fernando, y se apresuró a entrar en amistad con el sucesor Alfonso X.

Favoreció la insurreccion de los mudejares contra los cristianos conquistadores, negándose á auxiliar á D. Alfonso, y éste entró en la comarca granadina en son de guerra. Mohammad le salió al encuentro y lo derrotó en Alcalá (1261, 13 de Noviembre), pero los dos hermanos Aly y Abdul-lah, alcaides de Málaga y de Guadix, le hostilizaron constantemente, porque se habían puesto bajo la proteccion de D. Alfonso; hasta que tuvo que castigar ambas ciudades con algun exceso de tiranía.

Acogió al infante D. Felipe y otros nobles castellanos que huian de la corte cristiana, y en 1265 firmó paces con D. Alfonso renunciando al señorío de Murcia, con tal de que el monarca castellano no auxiliase á los walíes rebeldes; contrato que no se cumplió fielmente por parte de los cristianos, viéndose obligado á salir de nuevo contra los walíes insurrectos, á pesar de su vejez, y en cuya expedicion sintióse enfermo y falleció á los 80 años de edad, 20 de Enero de 1273, trasladado precipitadamente á su palacio.

<sup>(1)</sup> Ebnul-Jatib.

Abu Abdil-lah Mohammad II (Al-Saguir). Hijo del anterior, que lo hubo con su esposa Aixa. Era hermano de Fátima y fué protejido por los castellanos D. Felipe y D. Nuño de Lara. Destrozó en Antequera las huestes insurrectas de Málaga, Guadix y Comareh. Se presentó en Sevilla á firmar un tratado y tregua con Axkilyola, gracias á la reina D.ª Violante, en favor de los walíes rebeldes.

El rey moro, receloso de la actitud de los cristianos, recordó el consejo de su padre, y llamó de África á los Beni-Merines ó reyes Zenetas; los cuales vinieron, combatieron á D. Nuño, generalísimo que se habia ya reconciliado con D. Alfonso, y enviaron su cabeza á Mohammad II; mientras éste derrotaba en Mártos á D. Sancho, arzobispo de Toledo, degollándolo cruelmente. Los Beni Merines conservaron á Tarifa y Álgeciras.

D. Sancho, hijo del sábio rey, se ligó con Mohammad II contra su padre, y unidos, desde Priego fueron á Córdoba, donde quedó solo D. Sancho, siendo sitiado á poco tiempo por su padre con la ayuda de los Beni-Merines, que por esta vez vinieron á favor del castellano. Mohammad salvó á D. Sancho. Los Beni-Merines, mandados por Yusuf, fueron de nuevo llamados por D. Alfonso contra su hijo, pero muerto aquel y coronado éste, se replegó Yusuf a Algeciras, de donde desplegó tal habilidad política, que hizo le entregáran á Málaga el 21 de Enero de 1280.

Para recobrar á Málaga, sedujo Mohammad á su alcáide con ofrecimiento del fuerte de Salobreña, y éste la entregó á Abu Said Farach, primo del rey de Granada, quien quedó en ella, casándose con Fatima, hija de este último.

Solicitó despues de la muerte de D. Sancho, la entrega de Algeciras, que le hicieron los africanos; mató al Maestre de Alcántara, destrozando su ejército al infante D. Enrique en Arjona, y recobró muchos pueblos. Por este tiempo ocurrió la defensa de Tarifa por Guzman el Bueno. De Mohammad II existen obras en la Alhambra así como en el castillo de Gibralfaro en Málaga. Murió el 8 de Abril de 1302, dejando dos hijos del mismo nombre que su antecesor.

Mohammad III ó sea Abu Abdil·lah Mohammad. Este venció la rebelion del alcáide de Guadix, el cual fué decapitado á su presencia (13 de Mayo de 1306). Despues se insurreccionó el walí de Almería, el cual tuvo que huir á implorar la proteccion de D. Jáime de Aragon.

Por este tiempo el rey de Castilla se hizo dueño de Gibraltar. Farach, alcáide de Málaga, fué sitiado en Céuta por caballeros de Aragon y el desertado walí de Almería, y el 8 de Julio de 1307 tuvo lugar una desavenencia entre el wacir Al-lahmi y el poderoso alcáide Almaul, de

Guadix, por la cual vino éste á Granada á estimular al principe Nasr á que se apoderase del trono, tramando una conspiracion que estalló en las calles, penetrando la muchedumbre en la Alhambra, donde fué asesinado el wacir é intimado Mohammad III, que lleno de estupor abdicó y se retiró á Almuñécar, donde murió poco tiempo despues (1314). Este príncipe construyó la mezquita mayor de la Alhambra y fué siempre muy alabado entre los suyos.

Nasr I. Naturalmente fué su primer ministro Almaul; obligó á D. Jáime á levantar el sitio de Almería, á D. Fernando á retirarse de Algeciras, despues de algunos combates, y regresó á entregarse á los dulces deleites del serrallo, en la Alhambra. Depuso á Almaul y nombró wacir á Aly Al-hach, un intrigantuelo que desprestigió su reinado. Cundió el descontento porque Aly vendió castillos á los enemigos cristianos, y se llegó á conspirar hasta el caso de llamar á Abul Walid Ismail, principe malagueño, hijo de Fatima y Farach, el cual combatió abiertamente á Nasr, hasta que capituló encerrado en la Alhambra. Murió éste en Guadix el 16 de Noviembre de 1322.

Ismail I. Su ascension al trono causó viva alegria en el pueblo granadino. Dió á los cristianos la sangrienta batalla de Alicum, sin conseguir completa victoria, pero en cambio derrotó las huestes de los infantes D. Juan y D. Pedro, á la falda de Sierra de Elvira, con la flor de la caballería, mandada por Otsman ebn Abil-Olá, quedando muertos los dos infantes, el uno de sed y el otro de apoplegía; D. Juan era el mismo que habia asesinado al hijo de Guzman el Bueno.

Este rey tomó á Mártos, los fuertes de Baza, Orce y Galera, y por un disgusto que tuvo con su pariente el señor de Algeciras, arrebatándole una bella cautiva cristiana, dicho pariente le asesinó en su mismo pa-

lacio, donde penetró sin ser visto el 8 de Julio de 1325.

Abu Abdil-lah Mohammad IV. Su hijo heredó el poder á los diez años. Entregado á sus wacires, decretó la muerte de su hermano Farach y la deportacion á África de otro nombrado Ismail. Cuando les años le hicieron conocer los males que habia cometido por inesperiencia, destituyó á muchos dignatarios. Los Beni-Merines, unidos con algunos nobles de su corte, le arrebataron á Ronda, Algeciras, Marbella, y hasta Gibraltar fué perdida otra vez por los cristianos. Despues las recuperó, y por consecuencia á su raza, ayudó á los Beni-Merines contra D. Alfonso XI, pero estos le pagaron villanamente matándolo

de una lanzada cuando se disponia á pasar al África, el 25 de Agosto de 4333.

Abul Hachach Yusuf I. Hermano de Mohammad; vino á ocupar el trono á los quince años de edad. Pacífico y magnánimo, pactó treguas con los cristianos, protegió las artes, construyó la Puerta Judiciaria, y embelleció la Alhambra y la ciudad. Hizo la guerra santa, llamando á Hásan Alí, rey Beni-Merin, el cual destruyó la armada cristiana al desembarcar en la Península. Yusuf I se unió al africano contra D. Alfonso y el de Portugal, y á las orillas del Salado fué derrotado completamente. Los cristianos se hicieron á seguida dueños de Alcalá, Priego, Benamegí y Algeciras.

Firmó una tregua de diez años con el monarca castellano, y se dedicó á hacer el bien de sus súbditos, hasta que terminada salió á obligar á D. Alfonso XI á levantar el sitio de Portugal, lo que consiguió por muerte del rey, que falleció de la peste.

Vuelto á Granada, fué asesinado por un demente en medio de la mezquita, el 19 de Octubre de 1354.

Mohammad V. Ilijo mayor del antecesor, denominado Algani billah. Ilabia Yusuf tenido de otra mujer dos hijos, Ismail y Cais, y varias hijas, una de las que tenia por marido á Abu Said el Bermejo. Éste, aguijoneado por su madre, formó un partido que penetrando en palacio en las horas de la noche, cuando se hallaba Mohammad en un jardin del alcázar, proyectó asesinarlo. Informado del intento, se disfrazó con las tocas de una esclava, y salió por una puerta escusada hácia Guadix, y de aquí marchó á Marruecos donde lo recibió Abu Salem.

Ismail II. Sentó en el trono matando al wacir de su antecesor, Reduan, en tanto que el príncipe Abu Abdil-lah Mohammad se hacia dueño tiránico de la poblacion, aspirando á sentarse en el trono de Alahmar. Conspiró pues, asesinó personalmente á Ismail II y á su hermano Cais el 20 de Junio de 1360, y tomó el título de Mohammad VI.

Abu Abdil·lah Mohammad VI. Sanguinario y cruel descontentó á su pueblo. Mohammad V, sabedor de sus crueldades, pidió á su amīgo personal D. Pedro de Castilla auxilio para rescatar su trono. Este monarca le envió sus lucidos escuadrones, los que llegaron á la vega de Granada mandados por el rey moro, el cual, al considerar los ex-

tragos de tan continuadas luchas, se volvió á vivir modestamente á Ronda, con su secretario el célebre historiador Ebnul-Jathib. Volvió segunda vez instado por los magnates y el pueblo, y viéndose Mohammad VI aborrecido y atacado de nuevo, se huyó á Sevilla para ponerse bajo el amparo del rey D. Pedro; pero éste dispuso su prision, y montándolo en un asno lo llevó al campo de Tablada donde lo mató, enviándole la cabeza al legitimo rey que habia destronado, en 1362. Tal fué la suerte del rey Bermejo.

Mohammad V. Ocupa de nuevo el trono en paz con los cristianos, y luego auxilió á D. Pedro en sus querellas con D. Enrique. Hubo intrigas y conspiraciones en palacio, lo que le valió al famoso EbnulJathib su fuga á África, donde murió asesinado; y á su discípulo el poeta Ebn Zemrec, secretario real (Catib) cupo igual suerte: hasta el heredero del trono estuvo preso; tales eran las luchas palaciegas de la corte granadina en aquel tiempo. Murió el 16 de Enero de 1391.

Yusuf II (Abul Hachach). Encarceló á sus tres hermanos y decapitó á un judío médico y á un wacir que conspiraron contra su persona. Recorrió las tierras de Murcia y todas las fronteras de Castilla sin hacer grandes daños. Murió el 3 de Octubre de 1392, envenenado por medio de un traje que le regaló el emperador de Fez, segun la crónica árabe.

Este monarca no hizo nunca la guerra á los cristianos con resolucion, lo que descontentaba al pueblo granadino.

Abu Abdil-lah Mohammad VII. Aprisionó en Salobreña al primogénito hermano para ceñirse la corona. Hizo á los cristianos una guerra obstinada para contentar al pueblo y justificar la usurpacion. Perdió á Zahara y sostuvo la animosidad de los buenes creyentes. Murió en 13 de Mayo de 1408.

Yusuf III. Permanecia en Salobreña cuando le llegó un emisario de Mohammad su antecesor, con órden de asesinarlo para asegurar la corona en su familia. Cuéntase, que Yusuf estaba jugando al ajedrez cuando la llegada del cruel emisario y que le hizo aguardar con el intento de acabar la partida; en estos momentos llega una tropa de magnates y caballeros granadinos que venian precipitadamente á aclamarlo, y evitar que reinara el hijo de Mohammad, hallan al asesino, le dan

muerte, y conducen al prisionero monarca en triunfo hasta Granada, donde salió el pueblo á recibirlo.

Quiso hacer la paz con el infante D. Fernando, pero éste la rechazó. Perdió á Antequera defendida por Aly y Ahmad, y sus habitantes vinieron á poblar en Granada un barrio que se llama la Antequeruela.

El hermano del rey de Fez, Abu Said, le arrebató Gibraltar, pero Yusuf lo rescató trayendo prisionero á Abu Said. Este príncipe Beni-Merin gozaba de mucha popularidad en Fez, y el rey de este país, por deshacerse de él, ofreció al de Granada cuanto quisiera porque lo envenenara. Yusuf, indignado por la proposicion, dió tropas al prisionero, que pasó á África y destruyó al tirano. Murió el rey de Granada de un ataque apoplético el 9 de Noviembre de 1447, cuando vivia en paz con todo el mundo, y venian á esta ciudad para asistir á los torneos y cazerías de los príncipes árabes los caballeros castellanos.

Mohammad VIII (Al-Aisar, el izquierdo). Era hijo mayor del anterior y de carácter tímido y misterioso. Tenia un favorito llamado Yusuf que era el jefe de la tríbu de los Aben-Cerrajes, quiénes disfrutaban el favor en palacio y ocupaban todos los destinos de la nacion; las otras familias estaban postergadas y promovieron un motin contra el rey; penetraron en su alcázar, le obligaron á huir en compañía de sus parciales, que perecieron muchos arrastrados por el populacho, y los restantes se refugiaron en Lorca.

El rey se acogió en la corte del rey de Túnez.

Mohammad IX. Tio del anterior y monarca de los mas tiranos que tuvo el pueblo árabe, el cual, cansado de sus crueldades, lo entregó à su rival que habia desembarcado en la costa de Almería ayudado por D. Juan II y los Aben-Cerrajes, y se presentó á las puertas de Granada. Fué decapitado en 1429.

Mohammad VIII. Por segunda vez ciñó la corona, y á pesar de su amistad con el monarca cristiano, no pudo hacer con él una paz duradera D. Álvaro de Luna penetró hasta la vega de Granada por Alcalá la Real, haciendo un rico botin en tan poblado territorio. Luego en Junio de 1431 el mismo rey D. Juan vino y asentó sus reales á la falda de Sierra de Elvira, desde donde provocó el orgullo de los árabes, los cuales salieron y le presentaron la batalla llamada de la Higueruela, que dió la victoria á los cristianos.

Un caballero moro de cristiano orígen (D. Pedro Venegas), se pre-

sentó á D. Juan en el campamento, pidiéndole auxilio para el nieto del rey Bermejo Yusuf ebn Almaul, que pretendia el trono de Granada, y por ello le ofreció completo vasallaje. Juan II admitió y mandó al Maestre de Calatrava y á Gomez Rivera que le ayudasen. La escritura de vasallaje la firmó Yusuf en Hardales, y en seguida adelantó con sus huestes hasta Loja, donde venció á los Aben-Cerrajes que habian salido á su encuentro. Al saber Al-Aisar la derrota, huyó despavorido á Málaga, y perdió la corona por segunda vez.

Yusuf elin Almaul. No gozó mucho tiempo de su reinado violento: á los seis meses murió, 24 de Junio de 1432.

Mohammad VIII. Volvió tercera vez perdonando á los hijos de Yusuf. D. Pedro Venegas murió en Jaen reconciliado con el cristianismo.

Los Caballeros de Calatrava fueron derrotados en Archidona mientras Huésear caia en poder de los cristianos. Rodrigo de Perea muere á manos de los Aben-Cerrajes mientras el marqués de Santillana se apodera de Huelma. Horrible alternativa que hace vacilar el imperio muslin de España. Por último, el sobrino del Al-aisar se rebeló y lo obligó á abdicar en 1445.

Era Mohammad ebn Otsman X, por razon de sus antecedentes, enemigo declarado de los Aben-Cerrajes, los cuales tuvieron que concertarse en Montefrío para proclamar á Abun-nasr Saad, pero no pudieron hasta siete años despues triunfar de los soldados del monarca ilegítimo cuando destrozado su ejército en Lorca por Alonso Fajardo, mandó matar lleno de indignacion al jefe que lo mandaba. Parte de los soldados se corrieron á las pequeñas huestes de los Aben-Cerrajes y de Saad, que con este auxilio le obligó á abdicar y huir en 1453.

Ofrecido el vasallaje al rey D. Juan. éste le dió cartas al enviado para todos los señores fronterizos, y á otros de la ciudad de Granada que le eran favorables, los cuales por satisfacer al rey cristiano, arrojaron al rey, el cual huyó á las Alpujarras, y vinieron en admitir á Saad. Quedaron el príncipe Muley Hacen, Abenamar caudillo granadino y otros, hospedados en la morería de Arévalo y en íntimas relaciones con D. Juan, hasta que Saad los reclamó y fueron despedidos para Granada con ricos regalos.

El monarca refugiado en las Alpujarras reunió parciales y vino por la Sierra Nevada para sorprender la Alhambra. Secretamente dispuso Saad que su hijo saliera á su encuentro, y trabóse la batalla en los cerros inmediatos. El príncipe venció y lo condujo á la Alhambra donde Saad lo mandó degollar en una sala á la izquierda del Patio de los Leones. Á dos hijos suyos de corta edad los hizo ahogar con una toalla. Dícese que la señal de la sangre sobre el mármol se vió aqui por mucho tiempo.

Dueño absoluto del poder, se entregó á los deleites, gastando sumas considerables, y viéndose precisado por ello á vender los bienes de la corona, obligando á sus principales súbditos á que los comprasen. Parece que presagiaba este rey la próxima disolucion del reino. Los grandes se alzaron contra él proclamando á su hijo, el cual prendió á su padre y lo envió montado en una mula á Salobreña con cincuenta soldados, donde falleció á poco tiempo, siendo conducido su cuerpo á la Alhambra sin ninguna respetuosa ceremonia, donde fué sepultado en el Cementerio real ó Ráuda.

Muley Hacen. Parece que se casó con la hija del sultan degollado por su padre, de la cual tuvo tres hijos varones y una hembra, durante veinte años, hasta que unos almogavares de las cercanías de Aguilar, habiendo hecho una algarada en dia de domingo sobre las fronteras de los cristianos, donde habia una fuente cerca del pueblo, cautivaron á algunas jóvenes que salian, como dia de holganza, á dar agua, y las trajeron á Granada para venderlas. El quinto de la venta pertenecia al rey, y en concepto de tal le dieron una muchacha como de doce años que entregó el rey á su hija como sirvienta. Dícese que era bella aunque de gesto altivo (4), y por medio de un pajecillo del rey, éste la hubo de atraer á sus habitaciones durante la noche. Las doncellas de la reina observaron los amores y la esperaron de vuelta, acometiéndola y dándole sendos azotes con las chinelas, hasta dejarla sin sentido.

Mandó el rey inmediatamente salir á la reina del palacio y ser conducida por el paje á la Alcazaba vieja, hospedándose en la casa árabe que es hoy convento de Sta. Isabel. Puso guardia de honor en la habitacion de la esclava, la cubrió de ropas reales y alhajas riquisimas, é hizo que en la páscua del Ramadan le besasen las manos las mujeres en señal de vasallaje. La Romia, que así era llamada, se instaló como reina en la Sala de Comareh y cuartos inmediatos, haciendo vida constante con el rey, del cual tuvo dos hijos D. Fernando y D. Juan, bautizados despues por los reyes cristianos. La reina legítima volvió al Patio de los Leones donde vivió apartada con sus hijos y adeptos. Siguiendo el monarca consagrado á los placeres y humillando á los magnates por los abusos del Harem con las hijas de los mas poderosos, se levantaron éstos ayudados por los Aben-Cerrajes, pero fueron vencidos y dispersos,

<sup>(</sup>i) La Zoraya: estrella de la mañana.

cogiendo á muchos, haciéndolos degollar en el acto, y exponiendo los cuerpos de siete de ellos á las puertas del Alcázar, para escarmiento público. Muchos se refugiaron en Castilla, otros en casa del duque de Medina Sidonia, y algunos en la de Aguilar, donde aguardaron una justa venganza. Cuéntase que en esta persecucion murieron ciento veinte y ocho personas distinguidas, entre ellas, un esforzado y temido adalid que vivia y mandaba en el Albaicin (casa real de Albáida), y que se mostraba públicamente indignado de la conducta del sultan y olvido de la reina; el cual fué llamado al jardin de palacio y amonestado por el alguacil real, que repetia las palabras del rey colocado detrás de la puerta; contestó sin miedo entre otras cosas: «No puedo tener al rey buena voluntad. Dejo yo lo de haber muerto á mi señor el rey, que en esto no me entrometo, que fué sobre reinar, y prendido en batalla, y tuvo razon.... Y á lo que dicen que si yo pudiese pondria las manos en su alta persona, eso no plegue á Dios que á mi me haya pasado tal cosa por el pensamiento..... y á lo que V. M. dice, que quite de mi boca las palabras feas que digo..... esto sea cierto su real persona que yo no lo podré hacer, porque habiendo dejado á mi señora la reina, siendo ella reina é hija de rey..... y madre de tantos y tan nobles hijos..... y poner en su estado una esclava, no hay paciencia que lo sufra..... y crea su alta persona que si yo supiese que en mi cuerpo haya alguna partecilla que la quisiese bien y ésta fuese mi ojo derecho, con esta punta de este puñal me lo sacaria.»

Oido por el rey dijo: que maten á ese desgraciado; y la órden fué cumplida.

Dispuso luego una correría y entró por tierras de Murcia, regresando con dos mil cautivos; hasta que ordenó sus huestes y salió por Alcalá la Real á asolar las tierras de la Órden de Calatrava, y luego las de la villa de Cañete, donde su ejército padeció una sed tan cruelísima que hizo dar á la entrada el nombre de camino de la sed.

Emprendió este monarca tambien la costumbre de vender las fincas reales, obligando á comprarlas, lo cual produjo tal disgusto, que se levantaron los grandes en Málaga proclamando al Zagal, un hermano suyo. Envió contra ellos sus soldados, y llegados á Málaga, consiguió con ofertas que su hermano abandonase á los sublevados, echándose con una soga por las murallas; y vuelto á Granada hizo colgar en Gibralfaro á los principales cómplices. Despues dispuso pasar en la Alhambra revista á sus tropas de caballería, en número de cerca de cinco mil, cuya fiesta duró veinte y nueve dias y contempló el rey desde una ventana ó mirador que hay en el Alcázar frente á la huerta de Generalife. (1) Revistó tambien setecientas lanzas de su servidumbre real, com-

<sup>(1)</sup> Otros dicen que hizo un tablado en el campo de la Asevica orilla de los Siete Suelos.

puesta casi toda de guerreros cristianos hermosamente ataviados; y cuando éstos pasaban, descargó tan fuerte tormenta (era el mes de Junio), que el rio Darro arrastró un nogal, que no pudo entrar por bajo del puente que hay cerca de Sta. Ana, é hizo rebosar el agua é inundar el Zacatin, las curtidurías, y gran parte de la ciudad.

En medio de estos desastres, fué atacado de la peste el menor de los tres varones del rey, y la reina legítima pidió permiso con este motivo para trasladarse desde el Patio de los Leones á la casa de las Damas, que hoy se conserva, desde donde, ya pudiendo penetrar Abraham de Mora, so pretesto de vender aljofares, se trabó el compló para salvarla y á sus hijos, el mayor de los cuales tenia ya veinte años.

Se señaló una noche á las diez, en la cual se presentaron seis personas con nueve caballos, cerca de una acequia á la falda de Generalife. Abraham de Mora llegó pues á la muralla (orilla de la torre de los Picos), y avisando al príncipe, éste le arrojó un cordelito, con el que subió una cuerda gruesa, que le sirvió para descolgarse con su hermano; cuyos dos, armados de buenas espadas, montaron en los caballos, y fueron á amanecer á Guadix, desde cuyo punto marchó el segundo para revolucionar á Almería.

Los principales caballeros de Granada se concertaron con los de Guadix para arrojar al rey, cansados de sus atropellos; levantaron al populacho y á los soldados, pidiendo que se fuera el tirano, el cual huyó, y proclamaron á su hijo que acudió inmediatamente, entrando en Granada, donde fué recibido con mucha alegría, segun cuenta Hernando de Baeza; de cuya relacion hemos tomado estos apuntes, porque parte oyó y parte presenció de estos acontecimientos.

Abu Abdil-lah Mohammad XI. Este nuevo rey parece se casó en seguida con una tia suya, hija del monarca degollado, y se dedicó á dar gusto á su pueblo, haciendo salidas contra los cristianos, en las que se portó con valor é hizo campaña hácia la parte de Lucena, donde el conde de Cabra apercibió sus gentes, defendiéndose y usando muchos ardides para aparentar que contaba con numerosos soldados; lo cual no espantó mucho á los moros que se colocaron á la orilla del arroyo de Martin Gonzalez, donde empezaron á disponer si debian ó no pasar el riachuelo. Iba entre los moros un caudillo llamado el Aliatar, de Loja, de mas de ochenta años, y sábio en la guerra, el cual instó á Boabdil á que no pasase adelante; pero otro adalid le dijo al anciano: «segun lo mucho que haz vivido y lo poco que te queda de vida, mucho la quieres;» á lo que el Aliatar contestó: «si son los cristianos los que pasan el arroyo serán perdidos y si son moros se perderán igualmente.» Cuyo consejo no oido por el rey, mandó alzar los pendones, tocar los ataba-

les, añafiles y melendíes, y comenzaron á pasar. Entre tanto los cristianos oyeron misa y comulgaron todos, y el conde les dirigió la palabra anunciándoles que el rey moro seria cautivo cen todos los suyos; y concluyó diciéndoles: «cada uno meta la mano en sus alforjas, y los peones en las mochilas, y si tienen todos con qué, desayúnense, que el Sr. Alcáide y yo hasta vencida la batalla no nos desayunames.» En seguida desabrochó el brazo derecho, alzó la manga del jubon y de la camisa y desnudó el brazo; tomó la lanza y alzó la adarga diciendo: «Santiago y á ellos, que hoy es nuestro dia.» El alcáide de los Donceles y el conde partieron juntos, seguidos de sus huestes y con tan gran ruido, que dice el mismo autor, que parecia que los aires gritaban.

El moro Aliatar habia pasado el arroyo, y al ver venir á los cristiános, volvió el caballo y vió que los suyos huian y que el caballo que llevaba Boabdil se habia atascado en el fango del arroyo; de donde no pudiendo sacarlo exclamó: «Dios os ayude, señor» y se encaminó unos pasos mas abajo, donde atravesado con su adarga, se lanzó al agua para nunca volver á ser hallado. Seguia el rey en su agonia, é iba un cristiano á darle una lanzada, cuando un caballero mudejar de Toledo llamado Santa Cruz que estaba tambien atascado con su caballo, le dijo al lancero: «Aguarda, perro, no le mates que es el rey;» y junto con otro le sacaron de la silla y lo montaron en una acémila, cabalgando otro con él, y así lo condujeron camino de Baeza. Avisado el alcáide de los Donceles y otros caudillos cristianos, les salieron al encuentro y se lo quitaron, haciéndolo conducir á Lucena, de donde por mandato de los Reyes Católicos lo llevaron á Porcuna, en cuyo pueblo fué perfectamente tratado, y en el que se obligó á las capitulaciones que habian de terminar con el reino granadino.

Por efecto de estas capitulaciones fué puesto en libertad en la ciudad de Córdoba con obligacion de entregar varias ciudades luego que hubiesen penetrado en su reino. Recorrió Alcaudete, Vélez Blanco y Vélez Rubio, en donde lo reconocieron por rey, pues muchos pueblos de esta comarca tenian por soberano todavia á Muley-Hacen. Este se hallaba en las Alpujarras reuniendo gente para penetrar en Granada luego que supo el cautiverio de su hijo, lo cual verificó con la ayuda de los

mismos habitantes.

El infante hermano de Boabdil gobernaba en Almería, y para dominar esta ciudad, lo primero que dispuso el Hacen fué enviar á su hermano para rendirla, y mandar por pregon que se exceptuaba del castigo al infante hijo de su mujer legítima; pero tomada la ciudad no se salvó, porque el hermano del rey que acaudillaba á los sitiadores, recibió al mesuar ó justicia mayor del rey, que ordinariamente era un negro de Guinea, el cual sacó al infante casi de los brazos de la madre, lo tendió encima de una alfombra y le cortó la cabeza. Era uno de los

jóvenes mas dispuestos y sábios de aquella época. Dice el mismo autor,, que el justicia portador de la órden de muerte, expedida por el padre: contra el hijo, hizo presente al jefe de las tropas que no debia cumplirse aquella órden, porque con tal intento la hizo expedir Muley Hacen, aconsejando que debian facilitarle la fuga: pero en la duda resolvieron lo peor. Así pues, pasados seis meses, el monarca pidió el infante : á su hermano, porque lo creia vivo, y convencido difícilmente de aquella desgracia, lloró y dió voces diciendo: «nunca tan gran maldad se vió..... hijo mio Yusef ¿dónde está tu hermosura? nunca tal, mandó) padre contra hijo.....» y desesperado se daba golpes en la cabeza contra las paredes. A pocos dias quedó ciego, y con las medicinas que le dieron lo volvieron loco, hasta tal punto, que su hermano se hizo proclamar rey, montó á Muley Hacen en una acémila y lo envió con los dos hijos de la Romia á la fortaleza de Salobreña. Quedóse el rey con la mencionada Romia, prometiéndole casamiento con objeto de que descubriese los tesoros y jóyas escondidos.

Murió Muley-Hacen, y su cuerpo lo trajeron tres ó cuatro criados, sobre una mula, á la plaza que es hoy Campo del Príncipe; donde permaneció á la vista del público durante un dia, hasta que vinieron los alfaquíes y lo llevaron á la Alhambra para enterrarlo con los otros reyes.

Enseñoreado de la ciudad el Zagal, que así apellidaban á este rey, murmuró el pueblo de tamaña usurpacion, y como habia muchos cristianos en ella con capa de moros, se entendieron con Boabdil y le ofrecieron homenaje, particularmente los del Albaicin. Al saberlo Boabdil se vino desde Vélez hasta media legua de Granada acompañado solo de doce caballeros. Se concertó la entrada con cuarenta mas que salieron de aquel barrio, y penetraron á media noche saltando la muralla, y entrándose en una casa oculta donde le proclamaron, alborotándose el pueblo y diciendo: «Ensalse Dios á Mulcy-Boabdil hijo de Muley-Abul-Hacen. Cerráronse las puertas de la alcazaba y de toda la muralla que iba por el barrio de Albáida hasta la cerca de D. Gonzalo, y atascándolas de madera y piedra, se pusieron los dos reyes en guerra uno en la poblacion con la Alhambra y el otro en el Albaicin, en cuyo estado permanecieron mas de un año, mientras los católicos reyes favorecian la causa de Boabdil por medio de Abraham de Mora, Bobadilla y Baeza, el autor citado, con los cuales se comunicaban, hasta que para terminar aquella situacion pusieron sitio á Vélez Málaga.

Al venir á Granada los caballeros de aquella ciudad, pidiendo socorro, movieron al pueblo, y los alfaquíes reclamaron del rey que fuese á libertar á Vélez, obligándose todos por solemne juramento, levantando los tahelis de cuero donde llevan el Alcoran, á no entregar la ciudad á su sobrino que mandaba en el Albaicin; pero fuera por connivencia ó casualidad, no bien había salido con sus soldados, se sublevó el pueblo

cappitaneado por un moro viejo, que vendía alheñas para las mujeres en la puerta del baño que habia donde hoy se halla la Catedral, el cual tonmó la torre de Biba Mazda, cerca de la Pescadería y con su toquilla hizzo la bandera con que proclamaron á Boabdil. Este apercibido, envió su i heraldo anunciando perdon, y en la casa del Zenete recibió el home-

naiaje v obediencia.

I Llegó á noticia de su tio el Zagal este hecho y huyó á la Alpujarra. Guuadix y Baza, cuya última ciudad entregó tres años despues á los Reveyes Católicos mediante una fuerte suma. Quedaba así casi todo el reixino, incluso Almería, á disposicion de los cristianos, y por consiguiente el 1 rey Chiquito limitado á Granada y á un centenar de aldeas. En esta situtuacion, envió D. Fernando dos embajadores á Boabdil, que fueron Goionzalo de Córdoba, alcáide de Íllora (el Gran Capitan), y D. Martin de e Alarcon, el de Moclin, los cuales no obtuvieron respuesta satisfactorria. El de Granada envió á Abulcacin de mensajero á Córdoba, el cualal, despues de muchos dias, nada pudo conseguir de los reyes. Envició un tercero, Aben Comixa, acompañado de un mercader muy honracado, Alcaici, y nada tampoco consiguieron; de modo que se prepararoion otra vez á la guerra, viniendo el rey cristiano á asentar sus reales enn medio de la vega, confiado en las luchas que entre moros y mudejamres habia todos los dias en las calles de la ciudad, y en la actitud favo orable de los muchos cristianos que se inclinaban al cumplimiento de e las promesas hechas por el rey moro, cuando fué prisionero.

l Fundaron los cristianos reyes la ciudad de Santa Fé con el objeto de levevantar el campo hasta otro año, pero prevaleció el consejo de escaraiamucear á los moros para apartarlos y cogerles sus huestes; lo cual salabido por Boabdil, dispuso una gran salida y batalla que decidiese la coiontienda. Pidió sus armas, adobó su cuerpo, y en la puerta de la torre e de Comareh besó la mano á su madre para que le bendijese, besó tarambien en el cuello á su hermana, en el rostro á su mujer y un hijito suruyo, y al pedir perdon á su madre y á todos, ésta se asió de él, y lloraiando como todas las demás mujeres, le amonestó para que no pusiese enn tan gran peligro á los pueblos; pero Boabdil le contestó: «Señora, mmejor es morir de una vez que viviendo morir muchas veces;» á lo que la a madre le replicó: «si solamente vos muriéseis y todos se salvasen, y la a ciudad se libertase..... mas tan gran perdicion es muy mal hecho.» De)ejadme, repitió el jóven rey, y salió del alcázar reuniendo al son de atatabales mil doscientos cincuenta ginetes, y mas de doce mil peones en lasas plazas de la ciudad. Murmuraban las tropas, y el pueblo léjos de eststar como en otras ocasiones, corria entristecido á esconderse; hasta que el monarca comprendió que no contaba mas que con algunos alcáráides de caballería de los que ocupaban los puestos avanzados y luch:haban todos los dias con los sitiadores.

Habia el infante Cidi Alnayar entregado á Baza y cantivado el corrzon de los monarcas cristianos, colocándose como intermediario entre éstos y su primo Boabdil, para evitar mayores desastres; y resuelto á cumplir con los primeros, habia obligado á éste para ir y hablar con los de Castilla y ofrecerles en premio de su apoyo real, la entrega de Guadix y Almería, recibiendo él la Taa de Andarax, Alhaurin y las salinas de Malcha. El infante trabajó mucho tambien por la entrega de los fuertes de la costa, que se verificó á fuerza de dinero, y causando el espanto de los granadinos.

Habiendo visto el rey Boabdil á Alnayar mandando en las costas una escuadra cristiana, y muchos de sus alcáides en las huestes enemigas, intentó todavía un esfuerzo saliendo sobre Marchena, venciendo á varios de aquellos y rescatando castillos, para entrar victorioso en Granada en el Otoño de 1491. Pero ni estos antecedentes ni su probado valor pudieron reanimar las huestes granadinas, entre cuya caballería se contaban muchos caballeros cristianos que eran los guardias del rey. El caudillo Abil Gazan era el único dispuesto que quedaba; y resuelto á no abandonar al rey, salió con tres mil caballos á despejar los caminos para que no faltasen provisiones, llegando hasta penetrar algunas veces en los reales de Santa Fé en persecucion de los cristianos. En una de estas algaradas la infantería muslímica fué derrotada y huyó despavorida hasta los muros de Granada.

En tales cuitas, fué comisionado el wacir Abul Cazim para proponer una avenencia, y principiaron con ello las últimas capitulaciones, á las que parece acudió en persona el mismo rey moro, obteniendo tales ventajas, que de haber sido cumplidas, no hubieran hecho los mahometanos mas que cambiar de señor. Así pasaba el tiempo, y el rey, sin huestes leales, conocido de todos el pacto de tolerancia con que brindaban los cristianos, se vió obligado en el acto á reunir en la sala de Comareh un gran consejo de wacires, walíes, alfaquíes, etc., entre los que se hallaba Muza el berebere, donde se acordó entregar la ciudad, por no venir el auxilio pedido á Fez; y este caudillo se levantó y apostrofando á los magnates, salió del alcázar con cincuenta ginetes y se perdió camino de Guadix.

El pueblo se hallaba de tal modo constantemente amotinado, que los alfaquíes, arraez y jeques amonestaron al rey para que concluyese el pacto y alojase en las fortalezas las tropas sitiadoras. El dia 30 de Diciembre de 1491 se volvieron á concertar los reyes, y el de Castilla prometió á Jusef Venegas y á Ben Comixa el derecho á sus bienes, confirmando á Boabdil en la propiedad de los de Purchena, Dalías, Andarax, Jubilei, Órgiba y otros, con sus pechos y derechos, habiéndosele concedido tambien que llevase los cuerpos ó féretros de diez reyes sus antepasados; los cuales hizo enterrar en la fortaleza de Mondújar, donde

en primer lugar debia permanecer Boabdil con su esposa, su madre y mas de cien mujeres de su casa. Tambien fué enterrada allí su legitima

mujer la Horra, que murió pocos años despues en Andarax.

El dia 2 de Enero de 1492 se entregaron las llaves de la fortaleza de la Alhambra en el campo de la Asevica delante de la puerta de los Siete Suelos, por su alcáide Ben Comixa, que con cincuenta ginetes habia salido, al conde de Tendilla, al Cardenal y á los capitanes que de órden del monarca castellano debian penetrar en la fortaleza. Tres dias despues entraron los reyes por el mismo sitio y oyeron misa en una sala del Patio de los Leones que se bendijo al efecto. Este sitio fué la puerta de Bib Algodor, cuya entrada pidió Boabdil al cristiano rey que se cerrase para siempre, lo que se cumplió en efecto. Las mujeres y servidumbre habian salido el dia antes, y fueron alcanzadas en el Padul por el desventurado Boabdil, despues de haberse despedido de los Reyes Católicos, cerca del rio Genil, donde está la ermita de San Sebastian.

Aterrada la poblacion entre tanto veia ocuparse unos tras de otros los fuertes y palacios que habían sido comprados al monarca granadino, solo despues de algunos dias penetraron las huestes cristianas por las calles de la ciudad, que aparecieron desiertas; hasta que invitados los principales habitantes por Cidi Alnayar, que había sido nombrado gobernador de los muslimes, salieron de sus casas y saludaron á los conquistadores con la esperanza de ser respetados en sus personas y en sus bienes; esperanzas que años despues produjeron tales reclamaciones, desatendidas por los monarcas cristianes, que levantaron una justísima rebelion, ensangrentando las Alpujarras durante siete años.

Boabdil no podia permanecer en el país por la política del rey Fernando V que trabajaba para expulsarlo á teda cesta, y se decidió en fin á embarcarse acompañado de D. Pedro de Zafra que lo condujo y escoltó hasta Melilla (1), despues de haberle entregado el precio de las posesiones, nueve millones de maravedís, que se dejaba en España. En tierra extranjera fué muy bien recibido y alcanzó setenta y seis años de edad al servicio constante del sultan de Fez, el cual cedió un palacio para él y sus dos hijos, en el que murió, siendo enterrado frente de la capilla por fuera de la Puerta de la Ley.

Ben Comixa que habia negociado en Barcelona con D. Fernando V el modo de obligar á Boabdil á que se fuese al África, y que se ausentase la mayor parte de la nobleza mahometana, fué citado por el mismo

sultan de Fez y muerto á puñaladas por su justicia mayor.

À principios del siglo XVII se veian en aquella ciudad africana à los

<sup>(1)</sup> Este D. Pedro de Zafra era el marido de D.\* Guiomar de Acuña, la heròica defensora del castillo de Mondújar, en la rebelion de los moriscos.

descendientes de Boabdil, viviendo léjos de los cortesanos y en humilde pobreza.

El Zagal, que abandonó la Andalucia con los ricos donativos de los Reyes Católicos, murió tambien en África, pidiendo limosna en las puertas de las mezquitas.

Conocido es el modo como los cristianos cumplieron á los muslimes sus estipulaciones. Siete años de una rebelion desastrosa, donde murieron ó probaron sus armas los mas aguerridos españoles, dan la medida de los efectos de una intolerancia cruel é impolítica, destructora de la riqueza y bienestar de este infortunado país.

## ÍNDICE DEL APÉNDICE.

|                                                                  | Paginas |
|------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                  |         |
| La Catedral.                                                     | - 4     |
| El Sagrario                                                      | 1.6     |
| Palacio del Arzobispo                                            | 7       |
| Capilla Real                                                     | 7       |
| San Gerónimo                                                     | 10      |
| Monumento del Triunfo                                            | 12      |
| Cruz Blanca; Hospital de Incurables; Real Hospicio               | 43      |
| Cartuja                                                          | 13      |
| Soto de Roma; la Audiencia; Casa de Siloe; Teatro Principal      | 15      |
| Teatro de Isabel la Católica; Monumento á la Mariana; Iglesia de |         |
| las Angustias                                                    | 16      |
| Paseos de Genil; Ermita de San Sebastian                         | 17      |
| Puente de Genil                                                  |         |
| San Anton; la Magdalena; San Justo; Instituto y Colegio; la Uni- |         |
| versidad                                                         |         |
| San Juan de Dios                                                 | 20      |
| Casa de los Pisas; Santa Ana; Santa Inés; Santa Catalina; Casa   |         |
| de Castril                                                       | 21      |
| San Pedro; San Bernardo; San Juan                                | 22      |
| El Sacro Monte; San Cristóbal; Ermita de San Miguel              | 23      |
| San Bartolomé; San Luis; el Salvador; San José; San Nicolás.     | 24      |
| Las Tomasas; Santa Isabel; San Miguel Bajo; San Ildefonso; San   |         |
| Andrés; Santiago; Santo Domingo                                  | 25      |
| Museo Provincial; Museo de antigüedades                          |         |
| Academia; San Matías; San Cecilio; Cementerio                    | 27      |
| Granada moderna                                                  |         |
| Brevísima reseña histórica                                       | I       |





90-1336799

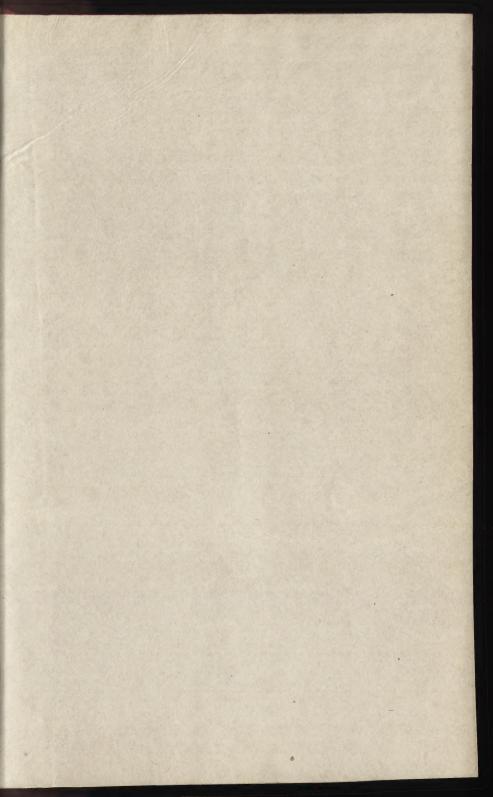





